











## HISTORIA

DE NUEVA-ESPAÑA,

ESCRITA POR SU ESCLARECIDO CONQUISTADOR

## HERNAN CORTES,

AUMENTADA

POR EL ILUSTRISSIMO SEÑOR

DON FRANCISCO ANTONIO

LORENZANA,

ARZOBISPO DE MEXICO.



\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

CON LAS LICENCIAS NECESARIAS

En México en la Imprenta del Superior Gobierno, del Br. D. Joseph Antonio de Hogas en la Calle de Tiburcio. Ano de 2776.

拉线的工作和发布的 AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PARTY REEL POR SU ESCHAREGIO CON CONTROL A STATE MANAGED AGATMINGA HALL TO THE RESIDENCE TO THE TOTAL TO THE TANK OF THE LIMOTHAND, DETERMANTANCE ANATHANOS IN THE STATE OF THE S



CALVERDAL PROPERTY OF A CONTROL OF A CONTROL

togollal ciental and all affices provided believed in an argue in a colored all controls and a colored all colored al









VIAGE DE HERNAN CORTES desde la Antigua Vera-Cruz à México, para la inteligencia de los Pueblos, que expresa en sus Cartas, y se ponen en el Mapa.

Mprendido por Corrés el Viage para México, llegó á Zempoala, que está doce Leguas de la Antigua; Cempoalli quiere decir veinte, y pudo tomar este nombre, o de Cempoalcan que significa estár dividido en veinte Partes, o de Cempoaltianquiztli: Ferias, o Mercados de veinte en veinte días, o de otra cosa assis ahora no há quedado mas que un Rancho de este nombre, y una Torre, ó Vigía para explorar la Costas salió de allí, y á la quarta Jornada entro en la Provincia, que llaman, Xienchimalen, à la que daba el nombre un Pueblo nombrado hoy Xicochimalco, esto es, escudo, ó defensa contra Abejas, ó Xicótes, y la necesitan allí contra estos Animales, porque habrá muchos por aquellos Montes; es hoy

de la Doctrina de Quatepeque, que quiere decir Cerro de Arboles; está dicho Pueblo junto á Xalapa, y poco mas, ó menos á quatro jornadas de Cempoala para venir á Tlaxcala en derechura, especialmente entonces, que no estaban abiertos los Caminos,

En esta Provincia de Xienchimalen está el Pueblo de Naulinco, y el que se presume ser la Villa-suerte, que cita Cortés en su Relacion; por hallarse situado en un Cerro alto, y muy áspero para la subida; de aqui pasó á un Puerto, que le nombra Puerto del Nombre de Dios, y hoy se llama el Paso del Obispo; á la bajada de dicho Puerto está un Pueblo, y una Villa, que le llamó en su Relacion Teixnacán, y hoy se nombra Tx-huacán de los Reyes: Txhuacán se interpreta, Terreno algo seco.

De aqui dice, que andubo tres Jornadas por tierra fría despoblada, é inhabitable por su esterilidad, y falta de agua; esta no puede ser otra, que la falda de un Cerro, que llaman hoy el Cofre de Peróte, y los Montes de un Pueblo, que se dice al presente Tesuitlán, y quiere decir Tierra endonde sue

le granizar á menudo: Yá cerca de la salida de estos Montes llegó á otro Puerto, que nombra, el Puerto de la Leña; cuyo Parage se conictura con fundamento ser lo que hoy llaman Sierra de la Agua; á la bajada de esta, se descubren por el Norte entre unas Sierras muy agrias muchas Poblaciones, tan bajas, que facilmente se vén al descender de dicho Puerto, y son los Curatos de Atzalán, Quetzalán, y Atltotonga con todos sus Pueblos, hallandose tambien en parte algo mas alta el Pueblo, que hoy se llama Tlatlaugnitepec, que quiere decir, Sitio bermejo, roxo, ó encarnado, en donde vivía entonces el Cacique Señor de toda aquella Tierra, ó Valles y en dicho Pueblo en la parte inferior de él se conoce haber estado el Palacio de Caltanni, (1) que quiere decir Casa en bajo, de la que aun en el día se hallan vestigios, y un Arbol grande dicho, Ahuehuete, que

<sup>(1)</sup> Calli es Cafa: Tlani fignifica, abajo, pero los Indios de Tlatlauqui, v de aquelles Pueblos vecinos hablan el Idióma Olmeco Mexicano, y no pronunciam la L despues de la T, por lo que dicen, Taxcala, Tatauqui, y Caltani: Casa de abajo Assimismo Tlami en Mexicano fignifica cosa concluida, acabada, y persecta, y quitada la L despues de sa T en la pronunciacion, dicen en lugar de Caltlami, Caltami: Casa acabada, y persecta, y estos son los dos nombres que dice Hernan Cortés tenía el Palacio del Cacíque, porque en una parte le llama Caltlami, y em estra Caltami.

que está oradado, y por tradicon de unos á otros, dicen aquellos Naturales señalando el Ahujero, que estubo amarrado alli el Caballo de Cortés.

Luego que este salió para Tlaxcala de Caltanni en Tlatlahuqui, bajó por una Cañada llana, y poblada de Arboles á el Pueblo que hoy llaman Zautlán, y Pinahuiz Apan, esto es, Agua avergonzada, porque no le la vé con tanto Arbol: siguió la Cañada, ó Valle á la orilla del Rio una Laguna abajo, hasta llegar al Parage de Tlamanca: Llano, o Tierra estendida, en donde estaba el primer Palacio, y del que aun se conserban hoy bastantes señales; tiene la Cañada desde el dicho Tlamanca hasta el Sitio, donde estaba el Palacio Mayor en Txtacamaxtitlán, quatro leguas, y toda esta distancia, y Cañada está llena de vestigios de Casas, ó Palacios. Por medio la cruza el Rio, el que á un lado, y otro está poblado de Ranchos de Labor, y de Cabras, y llaman en el día á esta Cañada las Barrancas, por la qual aun hoy se practica el Camino, que de Tlatlahugui vá á Txtacamaxtitlan, y de ahi por el mismo que

siguió Cortés, se llega ahora tambien hasta Tiaxcala.

A las quatro leguas de Tlamanca está en el centro del Valle el Pueblo de Txtacamaxtitlán, que quando vino Cortés estaba en lo alto del Cerro, y lo bajaron á este sitio el año de 1601. por la incomodidad, que acarreaba al Ministerio, y Comercio: el sitio en donde se hallaba, quando Cortés estubo en él, es un Peñasco muy alto, cortado por el lado del Sur, de suerte, que hace respaldo, y se llama Colhúa, que quiere decir redondo: este Peñasco tenía en su cima el Palacio del Señor del Valle, y Provincia, sujeto á Muteczuma; se conservan en el mismo sitio muchas piedras labradas, y algunos Cimientos, que demuestran la grandeza de aquel Palacio, cuyo Señor se llamaba Tenamaxcuicuitl, esto es, Piedra pintada.

El referido Peñalco se une con lo demas del Monte por medio de un pequeño Llano, y se llamaba esta union Tenamicatic, que quiere decir: Fiedra unida, ó casada, y por esta union se comunicaba el Palacio con el Pueblo, que constaba de cinco a seis

99

mil Vecinos, y de sus Casas apenas se perciben ya señales; assí por haberlas robado las aguas, como por las Labores. Tiene el Peñasco del Palacio otro Cerro enfrente tan alto como él, y uno, y otro tendrán media legua de subida; este Cerro tiene al lado del Norte, que mira á el de el Palacio, un Ribazo á modo de Pared, que en su Idioma llaman los Indios Texcale, á el qual lo señala por medio una Lista, que parece Faxa, ó Cendal blanco, que ellos llaman Txtacmaxtli, de donde tomó nombre el Valle, y Pueblo de Txtacmaxtilán.

Por el lado de el Sur tiene esta Pared un pequeño Plan de tierra, en el que está fundada una Hermita, dedicada á San Francisco del Cerro de Tenacmictic, á este de enfrente salía un Muro, ó Cerca de piedra seca, que servia de Muralla al Palacio, y atravesaba la Cañada, y el Río; de la que se conservan tales quales vestigios. A los tres días de estar allí Cortés, salió para Tlaxcala siguiendo la misma Cañada á la orilla del Río, que se pasa muchas veces, y á las cinco, ó seis leguas en la boca de la Caña-

da,

da, hay por el lado del Norte un Cerro alto de piedra, del qual salsa la Cerca (que era division de la Provincia de Tlaxcala, y de que Cortés hace tanta memoria) y corriendo para el Sur, se alargaba mas de legua, y media, que hay á otro Cerro que llaman de Atotonilco, que se interpreta Agua caliente, no porque está caliente el Agua, sino porque mana como á hervores.

El Cerro, de donde nace la Cerca es muy aspero, y en partes tiene cortaduras, y encima de ellas se vé aun la Cerca, de que habla Cortés, y de la que en todo el distrito se conservan varios restos, y en partes de hasta una vara de alto: esta Cerca se vé, que era de Piedra seca, puesta una fobre otra sin mezcla alguna, y había en algunas partes de ella algunos Peñascos tan grandes, que llenaban bastantemente el ancho de veinte pies, que tenía la dicha Cerca, como aun se demuestra en las Piedras enterradas en el suelo: entre estos Peñascos está en el día uno muy grande, que llaman la Mitra, por tener su remate de essa figura, y habiéndole quitado las Piedras de la 992

Cerca, que tenía á su pie, le queda debajo una Cueba, en que caben, y se abrigan de noche treinta, ó quarenta Animales de cerda de un Rancho, que está allí immediato.

Palada la Cerca, en que entra ya la Provincia de Tlaxcala, se sube una Loma tendida, y corta; se entra despues en un Llano, que tendrá media legua; se pasa el Cerro, ó Portezuelo que cita Cortés en su Carta, que se llamaba, y conserva el nombre Quimichoscan: Ratones por todas partes, ó por todo el rededor; y pasado el dicho Puerto, sigue un Llano de el mismo nombre, en el que tubo la primera Batalla con los Tlaxcaltecas; á poco menos de una legua de este Parage nace una Fuente, que se llamaba Texcalatis Agua de Tepetates: ahora se llama el Sitio Texcalaque.

De aqui, siguiendo el Llano, que ya se estiende por todos vientos mas de dos leguas, á una de Texcalaque está un Cerro llamado Tzompachtepetl, que quiere decir, Cerro de Arbol bueno para la Cabeza, ó que es remedio para la Caheza, ó Cerro de Arboles, que crían aquella Terta enredada como Cabellos, que

suele criarse en mushos: En la cima de este Cerro estaba la Torre, o Castillo, en que se bizo fuerte Cortés, y aun todavía se conserban los Cimientos, y tres, ó quatro Gradas, ó Escalones, por donde se entraba; todas las faldas de este Cerro son llanas, y como veinte y cinco, ó treinta varas antes de la cima es muy áspero, guarnecido de grandes Peñascos, y solo por el lado de el Norte la subida.

En el Plan del Cerro por el Oriente se fundó entonces un Pueblo, que aun se conserva con el nombre, de San Salvador Tzompantzinco, que es lo mismo que á la orilla, ó falda de los Arboles, medicamento de la cabeza, ó de los Arboles, que crian la Hierba enredada como cabellos, y hoy mudado el nombre llaman vulgarmente S. Salvador de los Comales, porque se hacen allí de tierra muchos, de aquellas vasijas de barro, que llaman Comales, que llevan á venders en la circunferencia de este Pueblo á distancia de media legua en partes, y en partes poco mas, ó menos, están los vestigios, ó señales de los Pueblos, que quemó Cortés en los quin-न्नन

ce

ce dias, que estubo en aquel Lugar, de cuyos nombres hay aun memoria, por los Sitios, ó Parages, en que se conservan algunas ruinas, y son Otomcatepetl: Cerro de Otomies, porque á los de esta Nacion, como muy Guerreros los tenían los Tlascaltecas en las Fronteras de la Provincia, paraque sirvieran de guarnecerla, y les daban por esso Tierras, que habitar, y cultivar: este Otomcatepetl estaba en un alto. Atzacualco, que quiere decir Presa de Agua, estaba entre el Cerro del Castillo, y otro Cerro grande, que es falda de la Sierra de Tlaxcala, y le llaman Quatlapanqui (vulgarmente Quatlapanga) Cabeza partida, ó Cerro partido, porque lo está por la parte de arriba.

El Pueblo de Taltempan, que es lo proprio, que á la orilla de la Tierra, estaba situado en la misma falda al Occidente del Cerro Quatlapanqui, Eoatepetl, Cerro de Viboras: estaba al Sur del Castillo, Quautepetl, Cerro de Arboles: se hallaba mas arriba; Atetecaxétl, que era lo mismo que Caxete, ó Caxa pequeña de piedra, estaba al Occidente, y cerca de él al mismo lado algo mas arriba Tototunapan, Agua

Agua de Páxaros: Este Castillo, de que ahora hablamos, es de donde salió Cortés á los quince días hecha la paz con Tlaxcala. A distancia de un quarto de legua caminando á esta dicha Ciudad se encuentra una Barranca honda, que tiene para pasar un Puente de cal, y canto de Bóveda, y es tradicion en el Pueblo de San Salvador, que se hizo en aquellos días, que estubo alsí Cortés paraque pasasse: Finalmente, á las tres leguas yendo ya por Lomas tendidas está el Pueblo de Atlibuetza, ó Atlibuechía, que significa, Agua que se despeña, y de él habrá poco mas de dos leguas á Tlaxcala.

Desde esta Ciudad dirigió Cortés su Camino, por Churultecal, ó Cholula, y habiendo atravesado la Provincia de Guaxocingo, se dejó caér por entre los dos Volcanes á Chalco, Cuitlahuac (hoy Tlahuac) é Ixtapalapa, Ciudades situadas en la Laguna, y desde esta última hizo su primera entrada eu México, donde sue recibido de

Paz, y con toda magnificencia.

Ocupado nuestro Héroe en sosegar, y castigar la Rebelion de los Mexicanos, acau-¶¶¶2 didillados de su General Qualpopoca, y lleyandole estas, y otras negociaciones la atencion mucho mas, que el cuidado de los resentimientos de Diego Velazquez, tubo noticia de haber llegado Navios á la Costa, y poco despues, la de venir en ellos Pánsilo de Narvaez, con órden de tomar en nombre de aquel Adelantado posesson de estas Conquistas.

Conociendo, pues las perniciosas resultas, que podía traher consigo esta novedad, no dejó de poner en práctica todos los
medios conducentes á conciliarse la amistad de Narvaez, mas viendo á este inslexible, é inútil qualquiera otra composicion,
que la de la suerza, determinó atacarle en
su Campo, y exponer sus servicios, y libertad á la suerte de una Batalla: Con esta
resolucion salió de México á Zempoal junto á Vera-Cruz vieja, y en sus cercanías logró sorprenderse, y alcanzar una victoria
completa.

Aumentadas considerablemente con este extraordinario suceso sus fuerzas, volvió á México, donde halló rebueltos los humores de los Mexicanos, que oca sionaron la muerte de su Emperador, y Monarca Muteczuma, y obligaron á Hernan Cortés á resolver su salida de noche, que aun se conoce por noche triste, por las funestas consequencias, y trabajos que padecieron los Españoles, que hicieron alto en la Villa de Tacuba, y noche en el Cerro de Muteczuma, á quien otros llaman los Cues de Otomcapulco, Altares, ó Adoratorios, pues Cu en Mexicano significa Altar.

Está este Sitio tres leguas á el Poniente de México: se conservan aun algúnos vestigios de la antigua Fortaleza, y esta se ha convertido dichosamente en el célebre Santuario de N. Sra. de los Remedios, propriamente assí nombrada, por socorrer en todas necesidades públicas á los Mexicanos, y ser una de las primeras Imágenes, que trajo de España un Soldado de Hernan Cortés.

Para engañar este la vigilancia de los Mexicanos, que no dejaban de inquietarle, hizo desde esta Posicion una Marcha forzada, con la que se encaminó, dejando á su de-

derecha los Cerros de Tepeyacac (hoy Nrá. Sra. de Guadalupe) hasta el Valle de Otumba, donde reúnido todo el poder Mexicano, se vió obligado á abrirse camino con la Espada, lo que consiguió con una celeridad, valor, y astucia dificil de expresar, y derrotando generalmente á el Enemigo; por lo que aun hoy se señalan los Campos de la gran Batalla de Otumba.

Libre ya de este embarazo llegó á Hueyotlipa, y despues de haber reconocido, y reducido las Provincias de Tepeaca, donde se situó la Fortaleza de Segura de la Frontera) Huauquechula, y otras, entró segunda vez

gloriolo en Tlaxcala.

Ratificada la Confederacion con sus valientes Naturales, tiró las Líneas, y dió las disposiciones para volver con todas sus fuerzas sobre México: en consequencia corrió como un Rayo los Paises, que médian entre esta Ciudad, y la gran Laguna de Tezcuco, y Chalco, y haciendo paso por Coatepec, Coatlinchan, y Huexotla, sentó su Residencia en Tezcuco designando á esta Ciudad para Plaza de Armas, y para la reunion de

de sus fuerzas de Tierra, y Agua.

Mientras estas se ponían en estado de servir con los Bergantines, recorrió con aquellas los Contornos de México por Xaltocam, Tacuba, Tlahuac, Xochimilco, y otras Ciudades, y hechos á la Vela los Bergantines en la Laguna, encargó parte de ellos á Pedro de Alvarado, para obrar desde Tacuba; parte á Gonzalo de Sandoval para acometer por Iztapalapa, y acudiendo á todo con los restantes nuestro gran Capitan desde Cuyoacan, y su Calzada, en que sentó los Reales, dió los asaltos, y ataques hasta aquel Día feliz, en que supo enlazar todo un Mundo á la Diadema de nuestros Soberanos, y en que nuestra Madre la Iglesia celébra la Festivividad de los Santos Martyres San Hypólito, y Casiano, aun en esto significativa, y maravillosa, porque San Hypólito padeció Martyrio arrastrado de las colas de Caballos indómitos; y estos domados fueron los que principalmente ayudaron para la Conquista, aun mas que los Hombres; y San Ca(XVI.)

siano murió de las heridas, que le dieron con los Punteros de los Niños, que ensenaba, mejorandose la fortuna de los párvulos Indios en merecerle por Maestro.



A LOS ILLMOS. SEÑORES OBISPOS, NUESTROS HERMANOS, Y COMPROVINCIALES,

## CABILDOS

DE IGLESIAS CATHEDRALES,

PARROCOS,

Y A TODO EL ESTADO ECLESIASTICO

## DE LA PROVINCIA MEXICANA,

Francisco Arzobispo de México, salud en nuestro Señor Jesu Christo.



A ESTRECHA

union, que debe haber entre el Es-

tado Eclesiástico, y Secular; la Concordia firme, y constante, que el Sacerdocio ha de mantener con el Imperio; la Relacion, que el Brazo Eclesiástico dice á el Real, paraque le proteja, y auxilie; las circunstancias de Ministro de Dios, y Ciudadano, que se juntan en todo Sacerdote; las de Persona consagrada, y exenta, que no se pueden separar de Vasallo Fiel, y Obediente á su Soberano; la harmonía, y compatibilidad de lo Christiano, y Político; y el enlaze, que tienen los Sagrados Cánones con las Leyes, y disposi-

ciones Reales para conservar la unidad, y conformidad de los miembros con el Cuerpo; aunque entre si tengan distintas funciones, me han movido á dedicarme á el Estudio de las Leyes de estos Reynos, á saber las Glorias de su Conquista, á inquirir las costumbres de los Naturales, y á cotejar los sucesos presentes con los pasados, paraque con la memoria de estos, se prevenga la prudencia, y elija lo mas acertado, y menos expuesto, y camine con la luz de la experiencia, para no probar en si proprio el éxito incier-

92

to.

to, o desgraciado en sus resolucio-

Las acertadas de un Concilio Provincial de esta Nueva-España en gran parte consisten en la noticia no solo de el Derecho, sino tambien de el hecho, de el genio de los Indios, de su Indole, de sus Privilegios, de las facultades de los Superiores, y Prelados Eclesiásticos para con ellos; de su modo de gobernarse, y de el Estado Político, para no excederse cada uno de los debidos limites de su Jurisdiccion, y no rozarse en competencias ruidosas,

por ignorar la práctica de los Pueblos, ly no tener presente una seriel de dos casos prósperos, ó adversos somo los prosperos, ó ad-

- Dos Mundos ha puesto Dios en las Manos de Nuestro Católico Monarca, y el Nuevo no se parece á el Viejo, ni en el Clima, ni en las costumbres, ni en los naturales; tiene otro Cuerpo de Leyes, otro Consejo para gobernarle, mas siempre con el fin de alemejarlos: en la España Vieja solo se reconoce una casta de Hombres, en la Nueva muchas, y diferentes; en la Vieja lo-

- 1

gran

gran la Real presencia, en esta Nueva veneramos igualmente su Real Augusto Nombre, tributamos los mas reverentes obsequios, sacrificando Vidas, Haziendas, y Corazones, por mantener todos sin la mas leve mancha la fidelidad; en los Efpañoles heredada, y pasada en su substancia con la Leche, y en los Indios adquirida, alimentada con la Católica Religion, y aumentada con las Honras, Privilegios, y Favores, conque su Magestad, como tan grande, favorece á estos Párvulos, como tan Prudente á estos ino-

cen-

centes, como tan Magnánimo á estos pusilánimes, y como tan rico, y Poderoso Monarca á estos miserables: por lo que Españoles, y Naturales son muy acreedores á la Real Piedad, y á que los Prelados Eclefiásticos cumplamos puntualmente con la obligacion, que nos imponen los Concilios, y Leyes Reales de amarles tiernamente, cuydar á los Indios como á menores, y darles abundante pasto espiritual, partiendoles el Pan en menudas partes, y el sustento proporcionado á su ca-- pacidad, y complexion.

Vien-

. "....

Viendo que amaneció ya el feliz dia, en que se celebre Concilio Provincial; paraque sigamos todos los Prelados una misma Regla, sean unisormes, y rectas nuestras Providencias, y dirigidas todas á la mayor utilidad, y bien Espiritual de los Fieles hé dado á luz, con los Concilios Mexicanos, los Monumentos, y Cartas principales de Cortés, anadiendo la quarta, que no prometo en el Prólogo, y manifieftan lo admirable de la Conquista de estos Reynos, de su Gobierno, y el caracter de los Indios en su Gen-

tilismo, mejorado por las luzes de la Fé.

Imito, en lo que puedo, á el Gran Cardenal Aguirre en su Coleccion de los Concilios de España, y América, emulo los desvelos de este Eruditissimo Purpurado, que siguió los pasos del Cardenal Don García de Loaisa, Arzobispo de Toledo, Maestro que sue del Señor Felipe III, que rompió el hielo en la Edicion de los Concilios de España: me anticipo con esta pequeña Obra, paraque en ella vean mis Hermanos todo lo acaecido, y mandado

dado en estos Dominios, y conspiremos todos, á que no haya distincion de Escuelas, ni Doctrinas, de Paises, ni Naturalezas, sino que seamos Discipulos, no de Cephas, ni de Apolo, sino de Christo, Hijos, o Descendientes, Consanguineos, o Compatriotas, Paisanos, ó de la misma Nacion, de los Esclarecidos Conquistadores, y primeros Pobladores, con una misma inclinacion; y amor á estos Reynos, amantes, y Fieles Vafallos de un mismo Soberano.

El obsequio de mi parte á V.

S'. Illmas, es corto, el deseo grande; el censo es muy inserior á el afecto; el tiempo, que me deja el cargo, no permite la extension, é ilustracion correspondiente á la materia, y por esto suplico se me disimulen los defectos, y por último sea justo desaogo de mi pecho mi gratitud, y humilde reconocimiento á nuestro Soberano, que me elevó á esta Dignidad Arzobispal, quando no merecía el Canonicato, y Dignidad en Toledo.

Aclamemos, Señores Illmos: á nuestro Rey, como lo hacían los Padres

dres de los Concilios Toledanos: Bendiga á tan Sereníssimo Príncipe el Dios, y Señor de las Virtudes, infpírele la Misericordia, y Justicia: el mismo Dios, que le dió tan dilatados Reynos, se los conserve ilesos, y preservados de todo daño de Enemigos; y finalmente el mismo Señor Omnipotente, que le ha puesto para mandar Provincias, y Ciudades en todas las partes del Mundo, prospere su importante Vida con la Real Familia, y le corone immortalmente:

all calculated along a posterior Par dece

# -:(h<del>\_\_</del>):-PROLOGO.

L principio de las Artes fue en algunas por casualidad, y en otras por ob. I servacion, y curiosidad: En su Origen fueron unos toscos rudimentos, que insensiblemente se pulieron con la industria; unas pequeñas Fuentes, y escasos manantiales, que cavando, y profundando mas los hombres, se hicieron caudalosos Rios, y de unos materiales broncos, despues el ingenio les ha elevado á el mas hermoso Edificio.

La luz natural sin la cultura de las Ciencias no llegaba por si sola para el aumento, y utilidad, que se experimenta en la Medicina, Architectura, Agricultura, y otras: La Historia es luz de la verdad, vida de la memoria, nuncia de la antiguedad, y maestra de la vida; pues sin ella quedarían obscurecidos los sucessos Eclesiásticos, y Políticos, y fiados á la pura tradicion de los Mortales, los mas se ignorarían, y otros quedarían expuestos á la falible relacion de solos los vivientes.

Las Sagradas Letras nos confirman en es--1111

ta verdad, pues por Moysés sabemos lo acaecido desde la Creacion del Mundo hasta el Diluvio, y despues los Profetas pusieron las palabras de los dias, que llamaban los He-

breos á los Annales, y Fastos.

Esta costumbre la observaron los Orientales, Caldeos, Egypcios, y Romanos, tanto que á su exemplo no hay República, que no haya reducido á escritura sus fastos para eternizarlos en la memoria, y con la variedad de hechos ya favorables, ya adversos, enseñar á los hombres la experiencia en cabeza agena, pues con el hilo historico, mejor que con el de Theseó se desatan las discultades, se engendra valor para las Empresas, se desconsía en las dudosas, se advierten los peligros, se hallan ardides, y estratagemas, y sola la razon natural, sin mas cultivo es un hombre desnudo, sin vestidos, adornos, armas, prevenciones, ni refguardo.

La Historia de esta nuestra América Septentrional, ó Nueva España, la empezó el Conquistador Hernan Cortés, y otros de sus Capitanes, la ilustraron Torquemada, y otros; y particularmente hizo resplandecer la Con-

quis-

quista de México D. Antonio de Solis, con los vivos coloridos de sus expressiones; castizo, elegante, y suido estilo, de modo que es singular Pieza de nuestro Castellano; mas por ser tan sobresaliente el adorno, tan limadas las palabras, tan discretos los discursos, que pone en boca de los Indios, queda un recelo en quien les trata, de algun exceso de exageracion, no por el Autor, sino por la materia; no por falta de verdad en la substancia, sino por la viveza de la Pintura; no por artificio engañoso, sino por cierta decadencia, que se descubre en lo natural.

El Caballero D. Lorenzo Boturini y Benaduci, Italiano, hace pocos años, que vino á estos Reynos, y en ellos trabajó con tanto desvelo para internarse en el conocimiento de los Idiomas de los Indios, en la Historia de su Gentilismo, y costumbres, que se metía en sus Casas,òXacales, y alli dormía con incomodidad unicamente por adquirir Monumentos dignos de la antiguedad: en esecto recogió muchos, que paran en uno de los Oficios del Superior Gobierno de este Virreynato: unos dignos del mayor aprecio, otros no tanto, y otros vulgares,

res, y en elogio de este Caballero, debo decir, que por sus Papeles hé aprehendido mucho, que no havía encontrado en otros Autores; sue desgraciado por causas, que por entonces parecieron justas, mas la pobreza con que murió, y el Libro que en Madrid dió á luz, son pruebas de sus sines, sidelidad, y desinterés.

Para que el Público no carezca de las noticias mas principales de la Historia de los Indios, y Conquista de México, tan enlazada con la de los Concilios, con aquella sencilléz propria de su crianza, y de aquel Siglo, me hé dedicado á reimprimir las Cartas segunda, y tercera, que comprehenden todos los Sucetlos, y Hernan Cortés las escribió á el Sr. Carlos Pri-MERO de España, y Quinto del Imperio, con algunas Notas, con que los Lectores puedan conocer los Sitios, Pueblos, Genio, Religion, y Costumbres de los Naturales, poniendo primero á el frente de este Tomo la Serie del Gobierno Político, y Christiano, que en medio de hallarse escrito por Betancur, estaba escaso, y se ha corregido, y aumentado por Documentos, y Originales dignos de Fé.



6. Habitaciones de los Sacerdores. 7. Humilladero, ò Figuras de Sierpes adorno de el Petril ò Muralla de la Pla-que estaban sobre cada Puerta de la Muralla. 12 Forma de



1 Plus donde estaban los Idolos. Le scalera de 120 gradas. 3 Idolo Huntziloposthii. 4 Idolo Tlaloch. 5 Puertas, o entradas a los quatro Vientos. 6 Habitaciones de los Gacerdotes. 7 Humilladero, 3 Situs donde poman las Cavezas de los Sacrificados encadenadas en unas Varas atadas a Maderos. 8 Escalera de 30. gradas para el Humilladero. 9 Figuras de Sierpes adorno de el Petril o Muralla de la Plaza de la Templo. Il donde danzaban ocho, o diez mil Indios y alas Danzas llamahan Mytotes. 9 quatro Estatuas de Idolos que estaban sobre cada Puerta de la Muralla. 12 Forma de 1. Securio de Humbres sobre una Piedra in Velcanes de Mexico. 14 Laguna de Tetzcuco. 15 Peñol de los Baños. 16 Penol del Marques.

## **ADVERTENCIAS**

para la Inteligencia de las Cartas de Hernan Cortés.

#### IDOLOS.

N lo que toca á Religion eran innumerables los Idolos, de que usaban los Mexicanos, y sus falsos Sacerdotes, tenían un Kalendario Idolátrico, repartidos los Dioses en cada mes de los diez y ocho, que contaban de á veinte dias: Las figuras de los Idolos son de las mas horrorosas, y ridículas, como se puede ver en el Kalendario en papel de Maguey, ó de Metl, como quiere el Caballero D. Lorenzo Boturini Benaduci, que recogió un exemplar de tiempo del Gentilismo, y no se pone lámina de él, por no exitar á la memoria tan ridículas, y seas Deidades, que estan dibujadas muchas de ellas en las Historias de esta América.

Uno de los Caudillos, que formó el principio del Reyno Mexicano, fue Huitzilopoztili, y á este le veneraron por Dios: Vease la sigura primera de el Templo principal que tenía en México.

B

Años

Años Mexicanos, y dias.

OS Mexicanos contaban el Año natural casi como nosotros, compuesto de 365. dias, porque le repartían en diez y ocho meses, cada mes tenía veinte dias, y componían el número de 360. á los que añadidos cinco dias, que ellos no querían contar, ni darles nombre por aziagos, llamandoles Nenontemi: esto es, que no se pueden nombrar, suman 365. y á el Año le llaman Xihuitl, esto es Yerba, porque por esto se gobernaban para sus quatro Estaciones, comenzando por la Primavera.

Los nombres de los dias de cada mes son los siguientes, contando hasta trece, que es una Triadecaterida, y despues siete, que compo-

nen el número de veinte.

1. Cipactli.. Serpiente armada de Harpones.

2. Ehecatl ..... Ayre.

3. Calli ..... Cafa.

4. Cueztpallin.. Lagartija.

5. Cohuatl..... Culebra.

6. Miquiztli.... Muerte.

7. Mazatl..... Venado.

8. Tochtli..... Conejo.

9. Atl..... Agua.

LEADING TO





10. Ytzcuintli.. Perro.

11. Ozmatli.... Mono.

12. Malinalli... Torzida de cordeles.

13. Acatl..... Caña.

1. Ocelotl..... Tigre.

2. Quaotli..... Aguila.

3. Temetlatl ... Piedra de moler.

4. Ollin Tonatiuh. Movimiento del Sol.

5. Tecpatl...... Pedernal labrado.

6. Quiahuitl.... Agua que llueve.

7. Xochitl..... Flor.

20.

Los Nombres delos diez y ochomeses se nombran en la Figura con su significacion.

ARTES, Y VESTIDOS.

Artes: en Texidos de Algodon, tanto, que habiendose embiado á Roma una vestidura del gran Sacerdote de ellos Achcauhquitlenamacani, se admiró aquella Corte, y habiendo visto los Plateros de Madrid algunas Piezas, y Brazaletes de oro, que embió Hernan Cortés á el Sr. Emperador CARLOS V. y Primero de España, confesaron, que eran inimitables

en Europa, y assi es muy cierto lo que refiere Cortés, de que usaban Texidos de primor, y se comprueba con la Lámina, en que se figuran tantos generos de Mantas, Tilmas. Huipiles, ó adornos de Muger, con que tributaban muchos Pueblos: otros con oro, otros con Piedras finas labradas, Plumas, y otros generos.

### Pobladores de Nveva España.

OS Pobladores de esta Nueva-España vinieron de la parte del Norte hacia la Punta de las Californias, y desde la Conquista hasta el dia de hoy se ha mantenido la Tradicion de las Mansiones de los Mexicanos, y la primera la ponen junto á una Laguna en la Provin-cia de Quivira, cerca del Desembocadero del Rio colorado en el Golfo de las Californias: la segunda junto á el Rio Gila, y la tercera junto á el Sitio donde hoy está el Presidio de Janos en la Sonora, ó por mejor decir, parte de la Nueva Vizcaya: Es en vano fatigarse sobre sus Ascendientes; pues de la Torre de Babél se estendieron las Gentes por todo el Mundo: y assí por el Polo Arctico, no se ha descubierto fin á la Tierra en esta América; por lo que hoy es ınuinutilla Question de como vinieron por Mars pues por la Tierra pudieron venir de las otras partes del Mundo, porque ninguno puede assegurar lo contrario, pues por el Norte de Nueva-España no se ha hallado el Término.

El primer Poblador conocido fue el Capitan General de los Chichimecos llamado Xo-

lotl, esto es Ojo, por su vigilancia.

Otro de este linage llamado Netzahualcoyotl, esto es Coyote, ó Lobo hambriento; tambien le llamaron Acolmiztli esto es brazo de Leon, porque desoló la Ciudad de Escapuzalco, antiguamente llamada Atzcaputzalco.

El Origen de los Mexicanos se sabe por la Historia Tulteca, ó de los de Tula, donde sixaron su Imperio, y está como catorze leguas distante de México, y aun hoy se reconocen ruinas de muy grandes Edificios de tiempo de la Gentilidad: estos Tultecos traxeron las Semillas de Maiz, Pimientos, ó Chile, y Frixoles; y fixaron su Residencia primera en Tezcuco con señales de Soberanos.

Lengua, ó Idioma Mexicano Llamado Nahuatl.

S muy elegante este Idioma, dulce, y muy abundante de Frases, y composiciones,

y en esto no se puede dudar, por confesarlo todos quantos le han aprendido, y penetran su significacion. Tambien se llamó Culúa, ó de los de Culhúa, porque los Mexicanos dicen, que su primera llegada fue á Culhuacan, no el que está junto á México; sino á otro, que está sito en frente de la California, y de aqui viene, que Cortés llama á las Provincias de el Imperio Mexicano de Culhúa, y á su lengua Culhúas y por este mismo motivo hay tantos Pueblos llamados Culhuacan: lo dicho lo comprueban claramente las Historias de las Naciones Tulteca, y Chichimeca, figuradas con pinturas, y Geroglíficos, especialmente en aquel Libro, que en Tula hicieron de su ori-gen, y le llamaron Teomaxtli, esto es, Libro divinos de modo, que primero fue el Imperio de los Tultecos, despues de los Chichimecos, cuyo Fundador fue Nopaltzin, su Corte primero fue en Tenaiuca, despues en Tezcuco, ultimamente en México.

El Reyno Tecpaneco tiranizó á el Chichimeco, y fixó su Corte en Escapuzalco, su primer Rey, aunque seudatario, sue Aculuhatl.

A el tiempo de la Conquista de Hernan

Cor-

Cortés, eran tenidos como Monarcas los Señores de Tezcuco, México, Tlacopan, y Culhuacan, cuyo Reyno adquirió por casamiento el primer Rey de los Mexicanos Acamapich, y quedó el Señor de Culhuacan por uno de los Electores.

El Reyno de Tlatilulco, que estaba junto á la misma Ciudad de México, se incorporó con el Mexicano, en Axaiacac, que venció á

Moquihuix, Rey de Tlatilulco.

Republica de las quatro Señorías de Tlaxcala. En Tlaxcála, se dividió el Territorio, en quatro partes principales, que se llaman, Ocotelulco, Tepeticpac, Quiahuiztlan, y Tizatlan: su Gobierno sue Aristocrático, independiente de el Imperio Mexicano: su origen viene de la Nacion Theochichimeca, y por el focorro divino, y estos Tlaxcaltecas, logró Hernan Cortés la Conquista de el Imperio Mexicano, que costó mucha sangre á estos fieles Vasallos Tlaxcaltecas, y fueron los primeros, que recibieron el Sagrado Bautismo: se debe advertir, que las quatro Cabezas de estas Señorías, por no quererse sujetar á pagar Feudo, ó reconocimiento á el Rey de México; xico, tuvieron guerras tan sangrientas. Huvo tambien las Repúblicas de Huajozingo, y Ma-

thlalzingo, ó Toluca.

El Reyno de Michoacan era separado de el de México, y partía sus Términos por Ishlahuaca, hasta la Mar de el Sur, ó desde Zacatula, hasta Zichú: aqui estaban los Theochichimecos, y aqui fue la Profecía, que decían los Mexicanos, de que de Oriente les habían de venir á dominar: assí sue, porque respeto de estos Payses, la España, y la entrada de Vera-Cruz, sue por el Oriente.

KALENDARIOS MEXICANOS.

El Señor Boturini, pone quatro Kalendarios, uno natural, otro Astronómico, otro Chronológico, y otro Ritual, ó de sus Festividades.

Papel en que escribían.

MEtl, se hacía de las Pencas de el Maguei, ó Pita, que llaman en España: las echaban á podrir en Agua, lababan el hilo de ellas, ablandado le estendían para componer su Papel gruesso, que despues bruñían para pintar en él.

Papel de Palma blando, y blanco como de seda, que le he visto; cogían las ojas de Palma, las molían, y batían, y bruñían.

De

De la Palma tambien sacaban el hilo, le hilaban, y tegsan, y de este tegido, que se llamaba Aiatl es la Tilma de Juan Diego, en que se apareció pintada la milagrosa, y portentosa Imagen de nuestra Señora de Guadalupe.

TRIBUTOS REGIOS.

N el Mapa de los Tributos (Fig. 2.) se explican claramente los Pueblos Tribu-

tarios: que generos, y en que cantidad.

Encima de cada Tributo hay un Ramo especie de Bandera, que ponsan para señal de que iba para el Rey.

IMPERIO MEXICANO.

1. A Camapixtli primer Rey por eleccion: casó con hija de el Rey de Culhuacan.

2. Huitzilihuil, Hijo de Acamapixtli.

3. Chimalpopoca, Nieto de Azcapuzalco, y muerto por los Tecpanecas.

4. Ixcoatl, Hijo del primer Rey Acamapixtli.

5. Motezuma Ilhuicamina: este es el q llaman el viejo, ó mayor: fue electo por quatro Electores, se intiruló Emperador, y fue Sobrino de Tlacaellel, Capitan Genl. de los Mexicanos.

6. Tizotzin, Hijo de el antecedente, fue muerto por los Mexicanos con veneno, por cobarde.

D

7. Axa-

7. Axaiacac, tambien Hijo de Motezuma, y fue coronado por los Reyes de Tezcuco.

8. Ahuitzol, estédió suReyno hasta Goathernala.

9. Motezuma Xocoiol, llamado el Mozo: en tiempo de este entró la primera vez Hernan Cortés en México año de 1520; y estando preso por Hernan Cortés, y salido á una ventana, ó Galería, á sos segar á los Indios, que se habían alborotado, le hirieron estos de una pedrada por cobarde, y á pocos dias murió.

10. Cuitlahuotzin tomó el Gobierno, y de este Sr hace memoria Hernan Cortés despues de que le echaron de México, ó Tenoxtitlan, con tantos trabajos, especialmente los que pasaron despues de la Noche triste, en que se vió en riesgo de perecer con todos los Espa-

ñoles, y aliados de Tlaxcala.

Cortés, en la toma de México, q despues de muchos encuetros, y sitio de setenta y cinco dias, se logró el 13 de Agosto de 1521, y acabó con la muerte de Quautemoctzin, el Reyno gentil Mexicano: logrando la luz de el verdadero Dios, y por Emperador á el invicto SR.CARLOS PRIMERO de España, y QUINTO de el Imperio de Alemania.

# GOBIERNO POLITICO

de Nueva España, y Virreynato, que comprehende á el Arzobispado de México, Diocesis de Puebla, Oaxaca, Provincia de Tabasco, y Michoacan, y tambien las de Guadalaxara, y Durango, cuyo distrito pertenece á la Real Audiencia de Guadalaxara.

ERNAN CORTES, Conquistador, Marqués de el Valle: Salió de Santiago de Cuba en 18. de Noviembre de 1518, llegó á San Juan de Ulúa el Jueves Santo de 1519, y se puede decir, que á poco tiempo empezó á gobernar en Nueva-España, por el respeto, y veneracion con que le fueron obedeciendo los Zempoales, Tlaxcaltecas, y otros Indios, y por la rapida Conquista, que concluyó en 13. de Agosto de 1521, en que sucedió la total Ocupacion de esta Imperial Ciudad de México, y la Prision de su Emperador Quautemotzin: Admirable Conquista (assi concluye Solís, y con razon) y muchas veces D2

Ilustre Capitan! de aquellos, que producen tarde los Siglos, y tienen raros exemplos en la Historia; para saber con verdad sus hechos, se pondrán sus Cartas á el Señor CARLOS V. con otros Documentos, dignos de la memoria.

Tomó la Residencia, é hizo los Cargos á este gran Conquistador, Luis Ponze de Leon, Corregidor de Toledo, que sue nombrado para esta Comission en el año de 1525; llegó á México en el siguiente de 1526, y murió pocos dias despues de haber tomado el Gobierno de Nueva España.

En el año 1528, vino la primera Real Audiécia, y fue nombrado por su Presidente D. Nuño de Guzman, que ya era Gobernador de Panuco.

El Illmô. Señor D. Sebastian Ramirez de Fuenleal, Obispo de la Isla de Santo Domingo, Presidente de la Real Audiencia de México, gobernó en su nombre á Nueva España desde el año de 1531, hasta el de 1534; sue Varon prudentissimo; (1) guardó buena correspondencia con el Conquistador Hernan Cortés, en todo puso arreglo segú permitian aquellos tiempos, por lo que le dan grandes Elogios los Es-

<sup>(1)</sup> Herrera Descripcion de las Indias Occidentales. tom. 1. cap. 32. in fine.

Escritores: trajo la Agua á el Barrio de Tlatelulco, llamado hoy Santiago: hizo Puentes, abrió Caminos, fundó la Ciudad de la Puebla de los Angeles, dividió las Jurisdicciones de los Pueblos, fomentó la Cría de Ganado ovejuno, la Labranza, y el comercio en los Mercados, especialmente en el de Tlaxcala: sué ultimamente electo Obispo de Cuenca, donde murió

#### PRIMER VIRREY.

I. El Exmó. Sr. D. Antonio de Mendoza, Hermano de el Marqués de Mondejar, Camarero del Rey, hizo su entrada pública en esta Ciudad año 1535. vivía aún Hernan Cortés, que no sué electo Virrey por prudentíssimas, y fuertes razones de Estádo: gobernó por espacio de 17. años con acierto, y espíritu Militar, pues salió en persona á hacer Guerra á los Indios de la nueva Galicia, ó Xalisco, y los venció, y pacificó: año de 1542. embió á Juan Rodriguez Cabrillo, con Navios á la Costa de Californias, que descubrió; y á Rui Lopez de Villalobos á Filipinas: tambien se descubrió por este tiempo la Navegacion desde este Reyno á el del Perú con Navios, que mandó han

E

cer este Señor, en Tehuantepéc, y llegaron á el Calláo de Lima, á direccion de Diego de Ocampo, natural de Cáceres.

Con estas expediciones, tomó gran aumento Nueva-España, aunque en el año de 1545. huvo gran peste en los Indios: Instituió este Exmó el Conzejo de Mesta, y sue promovido á el Virreynato de el Perú en 1551.

En el intermedio de su Gobierno año de 1544. vino de Visitador de Virrey, y Real Audiencia, D. Francisco Sandoval, de el Confejo Supremo de Indias; y el Lic. Vena, Visitador fingido, sué azotado, y desterrado.

II. El Exmó. Sr. D. Luis de Velasco, el Primero: de la Casa del Condestable de Castilla, y de grande mérito en la Milicia, entró en Mexico á 5 de Diciembre de 1550, sue llamado el Prudentíssimo, y mereció el nombre de Tutór, y Padre de la Patria: assí porque publicó las Leyes en favor de la libertad de los Indios, y contra los servicios personales: é hizo la Poblacion de las Villas de Durango, y San Sebastian en Chiametla, y la de San Miguel, para contener á los Chichimecas; como por haber embiado á Francisco de Ybarra á

el descubrimiento de Tierras por la patte de los Zacatecas, y pacificado la Provincia de

Topia.

Embió tambien á la Florida una Armada, y por su Generál á Tristán de Luna, que no sué afortunado, y con motivo de una lluvia extraordinaria, que inundó por quatro días la Ciudad, mandó hacer el Albarradón para contenér la Laguna, y por este tiempo se perdió la Flota á vista de la Florida: en el año de 1563, vino de Visitador el Lic. Valderráma, y á el siguiente de 1564. falleció este Exmó. en esta Ciudad.

Por su muerte entró á gobernar la Real Audiencia, y se hizo la ruidosa Justicia de haber degollado á Alonso de Avila, y Gil Gonzalez su Hermano.

III. El Fxmó. Sr. D. Gastón de Peralta, Marqués de Falces, casado con la Señora Doña Leonór Vío; se tuvo noticia en esta Ciudad, de haber sido electo en 31. de Septiembre, y entró en ella en 16. de Octubre de 1566; sué Sugeto de particulares prendas, y virtud: libertó á el Marqués del Valle, y su Hermano D. Luis de las causas, que les acriminaban,

E2

embiandoles á España, lo que dió motivo á que se le llamasse á la Corte, y vinieran Juezes Pesquisidores, con orden de tomár el mando: bolvieron estos con el Marques de el Valle á España, con lo qual, quedó á cubierto el buen credito, y reputacion de el Virrey, para con S. Magestad; y el Lic. Muñóz, uno de los Pesquisidores murió de pesadumbre por haberle dicho el Rey, que no le había embiado á Nueva-España para destruír, sino para gobernár.

IV. El Exmó. Sr. D. Martin Enriquez de Almanza, Hermano de el Marqués de Alcanizes, entró de Virrey á 5. de Noviembre de 1568; estableció Presidios: fundó la Villa de S. Felipe en las Minas de S. Luis Potosis sosegó, y castigó los Barbaros Chichimecas, y se mostró compasivo en la grande Peste, que padecieron los Indios en el año de 1576, y en que se asegura haber muerto mas de dos millones; y habiendo gobernado este Reyno con grande acierto, y zelo por muchos años, sué promovido á el Virreynato de el Perú.

V. El Exmó. Sr. D. Lorenzo Suarez de Mendoza, Conde de Coruña, entró en México á 4. de Octubre de 1580; fué gran Soldado,

dil-

discreto, y afable; no llegó su gobierno á tres años cabales; murió en esta Ciudad; sue enterrado en el Convento de San Francisco, y despues trasladaron sus Huesos á los Reynos de Castilla.

Por su muerte entró á gobernar la Real Audiencia, que continuó por mas de dos años, y en su nombre el Licdo. Villanueva, Oydor mas antiguo: y en el año de 1583, sue nombrado Visitador General el Illmo. Señor D. Pedro Moya de Contreras, Arzobispo de México:

VI. El Illmo, y Exmo. Señor D. Pedro Moya de Contreras, gobernó en calidad de Virrey desde 17 de Octubre de 1584, hasta el ingreso de su Succesor: su Elogio queda puesto en la Serie de los Señores Arzobispos

de México.

VII. El Exmo. Señor D. Alvaro Manrique de Zúñiga, Marqués de Villamanrique, Hermano del Exmo. Señor Duque de Béjar, entró en México á 17 de Octubre de 1585 con su Esposa la Señora Doña Blanca de Velasco, Hija del Señor Conde de Nieva: era vivo, y agudo: tuvo competencia sobre Gobierbierno con la Real Audiencia de Guadalaxara; se formó exército de una, y otra parte, y despues se compusieron: en su tiempo año de 1587, el Cosario Ingles Francisco Drack apresó, y robó la Nao de Filipinas, que venía muy rica; y habiendo Gobernado quatro años este Excelentissimo, vino por su Visitador, el Illmo. Señor D. Diego Romano, Obispo de Tlaxcala.

VIII. El Exmo. Señor D. Luis de Velaflasco el segundo, Hijo de D. Luis de Velasco el primero, vino á 27 de Enero de 1590, tuvo un recibimiento muy solemne: sue maduro, discreto, y zeloso en su Gobierno: abrió los Obrajes de Sayales, y Paños; hizo Decretos á savor de los Indios, y dejó de gobernar

en el año de 1595. Al alla de la company

IX. El Exmo. Señor D. Gaspar de Zúñiga, Azevedo, y Fonseca, Conde Je Monterrey, tomó el Gobierno en 5 de Noviembre
de 1595. Fue Sugeto de grande exemplo, y
conocida virtud, y declarado por muy justificado en su proceder: hizo diferentes Juntas, y Expediciones muy útiles, embiando
en este mismo año á Juan de Oñate á el nue-

vo México, en cuya jornada sucedieron las cosas savorablemente: El Capitan Sebastian Vizcayno hizo el descubrimiento de las Californias, y de la Pesquería de Perlas, que hay en ella, en el año de 1596; y dió principio á el intento de doblar el Cabo Mendozino, todo por mandado, y disposicion de este Excelentísimo, de quien tomó nombre el Puerto de Monterrey en las Californias; tambien pacificó, y sosegó el alzamiento de los Indios de Topía en el año de 1601, y en el siguiente de 1602 vieron los de la Nao de Filipinas un suego extraordinario en el Cielo; pasó este Señor á el Virreynato de el Perú.

X. El Exmo. Señor D. Juan de Mendoza, y Luna, Marqués de Montes-claros, entró con su Esposa la Señora Doña Ana de Mendoza en 27 de Octubre de 1603, en que sucedió el alzamiento de los Indios Sangleyes en Manila: y á causa de la inundación, que en el año siguiente de 1604 huvo en esta Ciudad, mandó hacer las Calzadas de nuestra Señora de Guadalupe, y S. Christóval, y reparó la de S. Antonio Abad, y el F2

Albarradons hizo que se limpiáran las Azequias, empezó á empedrar las Calles, y dió principio á el Aqueducto por Tarjeas en alto sobre Pilares, y Arcos, en cuyas obras manifestó el gran deseo, que le asistía de ver limpia, y libre de inundaciones á esta hermosa Ciudad: sue nombrado este Excelentísimo para el Virreynato de el Perú, que renunció, y en el año de 1607 vino por Visitador el Licenciado Landeras de Velasco.

XI. El Exmo Señor D. Luis de Velasco el segundo, Marques de Salinas, tomó segunda vez el Ballon en 2 de Junio de 1607:
empezó el Real Desagüe, por donde hoy se
continúa á tajo abierto, en el año de 1609;
y en este tiempo sucedió el alboroto, y alzamiento de Negros en México, que no tomó cuerpo: y últimamente sue nombrado
este Señor, por Presidente de el Supremo
Consejo de Indiás.

XII. El Illmo. y Exmo. Señor D. Fray Carcía Guerra de el Orden de Santo Domingo, Arzobispo de México; gobernó en calidad de Virrey desde 12 de Junio de 1611, (en que hubo en esta Ciudad un fuerte Terremoto, que derribó muchos Edificios) hasta 22 de Febrero de el año siguiente; y por su muerte tomó el Mando la Real Audiencia, y en su nombre el Señor D. Pedro Otalora, Oydor mas antiguo, excelente Minis-

tro, docto, y de todas prendas.

XIII. El Exmo. Sr. D. Diego Fernandez de Cordova, Marqués de Guadalcazar, Caballero de Cordova, muy ilustre, entró en México en 18 de Octubre de 1612, con la Señora Doña María Riedrer su Esposa; sue de especial talento, y conducta, que acreditó en obras muy útiles á el Público, perfeccionando los Arcos, por donde entra la Agua de Santa Fé: sué promovido á el Virreynato de el Perú.

XIV. El Exmó. Señor D. Diego Carri-Tumullo de Mendoza, y Pimentél, Marqués de lo Gelves, Conde de Priego; entró en México á 12 de Septiembre de 1621; en su tiempo, por varias competencias, que tuvieron mal sin, assí por parte de este Excelentísimo, como de el Arzobispo D. Juan Perez de la Serna; sucedió el surioso Motín de 15 de Enero de 1624, en que los Amotina-

dos

dos quemaron la Carcel; y la Real Audiencia avocó el Gobierno cerca de diez meses.

XV. El Exmo. Señor D. Rodrigo Padacion checo, y Ossorio, Marqués de Cerralvo, entró en el año de 1624; en su tiempo, día 20 de Septiembre de 1629, sue la terrible inundacion de México, que duró dos años, hasta el de 1631, en que bolvió á padecer mas esta Capital, y repitió en el de 1634, á cuyo remedio acudió con el mayor cuidado, y esmero: hizo la Calzada de S. Christoval, con las Compuertas, en la forma que hoy se vé, para impedir la comunicacion de las otras Lagunas con la de Tezcuco, que solo ha de ser recipiente en cierta Estacion de el año.

XVI. El Exmo. Señor D. Lope Diaz de Armendariz, Marqués de Cadereyta, entró en México á 15 de Septiembre de el año de 1635. Fué su Gobierno pacífico, y justos reparó las ruínas de las Inundaciones antecedentes, continuó el Desagüe de Huehueto-

ca, é hizo la Armada de Barlovento.

XVII. El Exmo. Señor D. Diego Lopez Pacheco, Marqués de Villena, Duque de Escalona, entró en Mexico á 28 de Agosto

de 1640; padeció muchos trabajos, pero habiendo buelto á España, dió satisfaccion á S. M. quien tenía determinado que bolviesse á México, para reintegrarle su Crédito, y le commutaron en el Virreynato de Sicilia.

XVIII. El Illmo. Exmo. y Venerable Señor D. Juan de Palafox, y Mendoza, Obifpo de la Puebla de los Angeles, tomó el
Gobierno, segun consta de los Libros de Cabildo de esta Nobilísima Ciudad, en 9 de
Junio de 1641; aunque otros dicen, que en
el siguiente de 1642. Su elogio, y acierto
en todos sus Cargos es bien notorio; y de
el Político, es bastante prueba la Carta Instruccion, que dejó á su Successor, para el
desempeño de tan alto Empleo.

XIX. El Exmo. Señor D. García Sarmiento de Sotomayór, Conde de Salvatierra, Marqués de Sobroso, entró á Mandar estos Reynos en 13 de Noviembre de 1642; sue piadoso, devoto, y zeloso de el servicio de su Soberano: costeó la principal parte para el Tabernáculo de plata que tiene nuestra Señora de Guadalupe, y sué promovido á el Virrey.

nato de el Perú.

XX. El Illmo. Sr. D. Marcos de Torres, y Rueda, Obispo de Yucatán, entró á gobernar á 13 de Mayo de 1648, y continuó hasta 22 de Abril de el siguiente de 49, en que falleció; por este motivo entró á gobernar la Real Audiencia, y en su nombre el Sr. D. Mathías de Peralta, Oydor mas antiguo.

XXI. El Exmó. Sr. D. Luis Enriquez de Guzman, Conde de Alva de Liste, tomó el Mãdo en 13 de Junio de 1650, gobernó con aplaufo de todos: vino en su tiempo por Visitador D. Pedro de Galvez, y sué promovido á el Virrey.

nato del Perú.

dez de la Cueba, Duque de Alburquerque, entró en México á 15 de Agosto de 1653 con su Esposa la Señora Doña Juana de Armendariz, Marquesa de Cadereyta; su justiciero, persiguió los Salteadores de Caminos, y madó ajusticiar, y quemar los Sodomíticos; assistió á un Auto de Fé, que to el S. Oficio de la Inquisició. En su tiempo hizieron Voto todos los Tribunales, en el Convento de S. Francisco, de defender el Mysterio de la Puríssima Concepcion, y se acabó y dedició la Santa Iglesia Cathedral Metropolitana, y su fué

fué promovido à el Virreynato de Sicilia.

XXIII. El Exmo. Señor Don Juan de Leyva, y de la Cerda, Conde de Baños, entró en el Gobierno á 16 de Septiembre de 1660; fué apacible, bolvió á España año de 1664, y habiendo quedado viudo, dió exemplo de Humildad á el Mundo, tomando el hábito de Carmelita descalzo en el Convento de Madrid, y se ordenó de Presebytero.

XXIV. El Illmo. y Excelentíssimo Señor Don Diego Ossorio Escobar, y Llamas, Obispo de la Puebla de los Angeles, tomó el Mando en 29 de Junio de 1664, y gober-

nó muy poco tiempo.

XXV. El Exmo. Sr. D. Antonio Sebastian de Tolédo, Marqués de Mancéra, casado con la Señora Doña Leonór Carreto, entró en el Gobierno á 15. de Octubre de el año de 1665, que sué señalado, porque en él rebentó el Volcán de México, y estuvo arrojando cenizas quatro dias; sué muy Político, y bolviendo á España murió su Esposa en Tepeáca.

XXVI. El Exmo. Señor D. Pedro Nu-

no Colón, Duque de Veraguas, entró en México á 8. de Diciembre de el año de 1673, y murió á el sexto día: se depositó su Cuerpo en la Iglesia Metropolytana en la Capilla de el Santo Christo, y despues se trasladaron sus Huesos á el Sepulcro de su Familia.

XXVII. El Illmo. y Excelentíssimo Senor Don Fray Payo Enriquez de Ribera de el Orden de San Agustin, Arzobispo de México, tomó el Mando del Virreynato en 13 de Diciembre de el año de 1673; aderezó las entradas, y Calzadas de esta Ciudad, y con mayor esmero la de Guadalupe, y habiendo continuado en este Cargo algunos años, le renunció con profunda humildad, y juntamente el de Arzobispo.

Axviii. El Exmo. Señor Don Thomas Antonio de la Cerda, y Aragon, Conde de Paredes, Marqués de la Laguna, casado con la Señora Doña María Luisa Manrique de Lara, y Gonzaga, entró en el Gobierno á 30 de Noviembre de el año de 1680: dió con bastante prontitud las Ordenes necesarias para socorrer á Vera-Cruz, luego que

que tuvo noticia de la entrada de Nicolao Agramón, y Lorenzo Jácome, que la saquearon, y robaron á 17 de Mayo de el año de 1683, por no haber podido llegar á tiempo el remedio; y en el mismo prendió, y ahorcó, por Visitador singido, á Don Antonio Benavides, intitulado Marqués de San Vi-

cente, y llamado el Tapado.

XXIX. El Exmo. Señor Don Melchór Portocarrero Laso de la Vega, Conde de la Monclóva, casado con la Señora Doña Antonia de Urréa, tomó el Gobierno á 30 de Noviembre de el año de 1686: le llamaban Brazo de plata, porque trahía de este metal el Brazo derecho, á causa de haber perdido el suyo en una Batalla: sue muy recto, y vigilante en sus Cárgos: condujo la Agua á San Juan de la Penitencia, y Barrios, y passó al Virreynato de el Perú.

XXX. El Exmo. Señor Don Gaspar de Sandoval, Silva, y Mendoza, Conde de Galve, entró en su Gobierno á 17 de Septiembre de el año de 1688 con su Esposa la Señora Doña Elvira de Toledo: en su tiempo á 8 de Junio de el año de 1692, hubo un

H<sub>2</sub> fi

furioso Motin de Indios, por falta de Maiz: estando este Excelentissimo en San Francisco, donde se quedó con su Muger, quemaron los Amotinados el Palacio Real, y las Casas de Cabildo; para cuyo sosiego, y castigo, hizo grandes Justicias: quitó el Pulque, y mandó que los Indios suessen á virtir á los Barrios, y no en los Corrales de las Casas de la Ciudad, donde vivían sin Ley, y sin Rey; empezó en el año de 1693 á reedificar el Real Palacio, y bolvió á España.

Parece que el Cielo indignado de el horrible delito de esta Rebelion, castigó visiblemente esta Ciudad, que había sido el teatro de sus funestas consequencias, pues á el año siguiente de 1694, hubo grande carestía de Semillas, y á la Hambre se siguió Peste: A 24 de Agosto de el año de 1695 se experimentó un fuerte Terremoto á media noche, y repitió á las siete de la mañana, y en el día de San Bartolomé de el año siguiente, á las dos de la tarde, hubo otro Terremoto no me-

nos furioso.

XXXI. El Ilustrísimo, y Excelentíssimo Señor Don Juan de Ortega Montañés, Obispo de Michoacán, entró á Gobernar en 7 de Febrero de el año de 1696, y continuó hasta la llegada de su Successor: su Elogio está puesto en la Serie de los Ilustrísimos Señores Arzobispos de México.

XXXII. El Excelentissimo Señor Don Joseph Sarmiento Valladares, Conde de Motezuma, y de Tula, llegó á Vera-Cruz á de Octubre de el año de 1696, con su Esposa la Señora Doña María Andrea de Guzman, y Manrique: tomó posesson en 2 de Febrero de el año 1697, y sué acréditado su Gobierno.

XXXIII. El Ilustríssimo, y Excelentissimo Señor Don Juan de Ortega Montañés, bolvió á tomar el Mando, siendo ya Arzobispo de México, desde el año de 1701,

hasta 12 de Mayo de 1702.

XXXIV. El Excelentissimo Señor Don Francisco Fernandez de la Cueba, Enriquez, Duque de Alburquerque, Marqués de Cuellar, casado con la Señora Doña Juana de la Cerda, hizo su Entrada pública en esta

Ι

Ciudad á 8 de Diciembre de el año de 1702: fué distinguido por su Magestad, con el Toyson de Oro, que le puso el Señor Don Francisco de Deza, Inquisidor mas antiguo; en su tiempo año de 1709 se dedicó el gran Templo de nuestra Señora de Gua-

dalupe, (1) y bolvió á España.

XXXV. El Exmo. Señor D. Fernando de Alencastre, Noroña, y Silva, Duque de Linares, Marqués de Valdefuentes, hizo su Entrada el año de 1710: fué muy amable, liberal, y caritativo, especialmente en una de las Épidemias, que hubo en su tiempo; y en los estragos que causó el fuerte Terremoto, que hubo el dia 16 de Agosto de el año de 1711, y duró como media hora; se tocaban por si solas las campanas, y repitió á los dos meses no tan fuerte: acabo este Excelentissimo su Gobierno en el año de 1716, y falleció en esta Ciudad á 3. de Junio de el año de 1717, y fué sepultado en la Iglesia de el Convento de San Sebastian de Carmelitas descalzos.

XXXVI. El Exmo. Señor Don Baltasar

<sup>(1)</sup> Veasse la Nota, que está puesta á lo ultimo de esta Serie.

de Zuniga, Duque de Arion, Marqués de Valero, hizo su Entrada pública á 10 de Agosto de el año de 1716, en cuyo año sué nombrado Visitador el Señor Don Francisco Garzaron, Inquisidor de México: fundó este Excelentissimo el Convento de Corpus Christi de esta Ciudad: gobernó hasta el año de 1722: passó á la Presidencia de el Supremo Consejo de Indias: falleció en Madrid, y se trajo su Corazon á el Con-

vento de Corpus Christi.

XXXVII. El Exmo. Señor D. Juan de 'Acuña, Marqués de Casa-Fuerte, natural de la Ciudad de Lima, General de la Artillería: sirvió á el Rey cincuenta y nueve años, y en el Virreynato de Nueva-España desde el de 1722, con grandes, y justos créditos de singular prudencia, desinterés, y constancias por lo que adquirió el renombre de gran Gobernador, y Aprobacion Real: en su tiempo se hizieron suntuosos Edificios, como las Reales Casas de Aduana, y Moneda, y la general Visita de los Presidios interiores de el Reyno; daba crecidas Limosnas, y dejó una para que se dé de comer á los

los pobres de la carcel dos veces á el año: dotó una Huérfana anualmente para Religiosa, y distribuyó el resto de su Caudal en otras obras pías: passó á mejor vida año de 1734 á los setenta y siete de su edad, y sué enterrado en el Convento de San Cosme, y San Damian de Religiosos Recoletos de San Francisco de esta Ciudad.

XXXVIII. El Ilustrissimo, y Excelentissimo Señor Don Juan Antonio de Vizarron, y Eguiarreta, Arzobispo de México, gobernó desde el año de 1734, hasta el mes de Agosto de el año de 1740, como queda dicho en la Serie de los Ilustrissimos Señores Arzobispos de México.

XXXIX. Él Excelentissimo Señor Don Pedro de Castro, y Figueroa, Marqués de Gracia Real, Duque de la Conquista, assi Titulado por la famosa Batalla de Bitonto, entró á gobernar en el año de 1740: bajó á Vera Cruz, donde contrajo la Enfermedad, de que murió en Agosto de el año de 1741, y por su muerte entró á gobernar la Real Audiencia, y en su nombre el

Señor Don Pedro Malo de Villavicencio.

XL. El Excelentíssimo Señor Don Pedro Cebrian, y Agustin, Conde de Fuenclara, tomó el Baston por Noviembre de el año de 1742. sue pacífico, cuidó mucho de el aseo, limpieza, y Empedrados de la Ciudad; reparó la Calzada de San Antonio Abad, y balvió á Españo en el año de 1746.

bolvió á España en el año de 1746.

XLI. El Excelentíssimo Señor Don Juan Francisco Güemes, y Orcasitas, Conde de Revillagigedo, governó desde el mes de Julio de el año de 1746, hasta el de Noviembre de el de 1755: aumentó considerablemente las Rentas Reales, bolvió á España, y se colocó en el Consejo Supremo de Guerra: murió en Madrid.

ALII. El Excelentissimo Señor Don Agustin de Ahumada, y Villalon, Marqués de las Amarillas, tomó el mando por Noviembre de el año de 1755; se distinguió su mérito en la Milicia en las Guerras de Italia: murió en Cuernabaca por Febrero de el año de 1760, y está su Cuerpo en el Santuario de nuestra Señora de la Piedad, adonde se trasladó desde el Convento de

K

Santo Domingo de esta Ciudad: Por su muerte gobernó la Real Audiencia, y en su nombre el Señor Don Francisco Echavarri.

XLIII. El Excelentísimo Señor Don Francisco Cagigal, Virrey Interino, vino de la Comandancia general de la Havana, y empezó á gobernar por Abril de el año de 1760: dió grandes muestras de excelente Gobierno, y en su tiempo se empezó á componer la Plaza mayor, que estaba informe.

XLIV. El Excelentíssimo Señor Don Joaquin de Monserrat, Marqués de Cruillas, Teniente Coronél de Guardias Españolas, entró el dia 4. de Octubre de el año de 1760. A el principio de su Gobierno, huvo gran peste en los Naturales, y fallecieron muchos: bajó dos veces á Vera-Cruz, con motivo de las guerras con Inglaterra: está declarado por su Magestad, haberle servido bien en todos sus Cargos.

En el año de 1765, vino por Visitador general de esta Nueva España el Ilustrissimo Señor, Don Joseph Galvez, natural de la Ciudad de Málaga, Intendente de Exército, de el Consejo Supremo, y Cámara de Indias, nombrado el año de 1768. Passó á Californias este dicho año, y en el de 69 bolvió, y actualmente se halla en la Provincia de la Sonora acalorando su expedicion, arreglando el manejo de Rentas Reales, aumento de Minas, y otros encargos de su Magestad, y de el Excelentísimo Sr. Marqués de Croix, actual Virrey.

XLV. El Excmô. Señor D. Carlos Francisco de Croix, Marqués de Croix, natural de la Ciudad de Lila en Flandes, de Ilustrissima Familias há acreditado su Pericia militar por espacio de cincuenta años, y en la Comandancia de las Plazas de Zeuta, Puerto de Santa María, y Capitanía general de Galicia: entró en esta Ciudad á 25. de Agosto de el año de 1766, y Dios nos conceda los felices sucessos, que nos prometemos en su Gobierno, y Empresas, por la intercession de nuestra Señora de Guadalupe, Patrona universal de Nueva España. (1)

K 2

En

<sup>(1)</sup> Esta milagrosa Imagen Iman de Corazones, y Portento de toda la América, se apareció á el V. Ilmô. Sr. D. Fr. Juan de Zumarraga, primer Oblspo, y Arzobispo de México á 12. de Diciembre de 1531, pintada en la Manta, ó Tilma de el Indio Juan Diego, la que es de Aiatl, ó hilo de Palma, y habiendose reconocido juridica mente por Peritos, declararon uniformes, que assí por lo corruptible de la materia, ó texido, humedad, y calor del Sitio, como por el transcurso del riempo es materia.

Ten esta Serie se omite la expresion individual de los méritos de cada Señor Excelentíssimo, antes de ser elevado á el alto Cargo de Virrey, porque para ascender á él, se deben suponer largos, y distinguidos Servicios en la Milicia; Graduacion de Teniente general, ganada á costa de muchas Campañas, sudores, y fatigas; Nobleza heredada de los Mayores, y conservada con la espada, y ultimamente, que para exercer tan de lleno las facultades de nuestro Soberano, é immediata representacion de su Real Persona, siempre recae la eleccion en uno de los Gefes primeros mas sobresalientes en los Exércitos de S. M.y de su Real Confianza. CAR-

ravillosasu Conservacion. La Aparicion primera de nuestra Señora a el Indio en el Cerro de Tepeiacac, hoy de Guadalupe, y haberle mandado llevasse a el Obispo, unas Flores en su Manta, y haberse descubierto en lugar de Flores la maravillosa Pintura, se comprobó segun todos los Autores por el V. Sr. Zumarraga, y asseguran, que el Instrumento autentico paraba en el Archivo de la Santa Iglesia Metropolitana, en el que se ha buscado con diligencia, y no se halla, por lo que se presume con fundamento, ó se el mismo V. Sr. le llevó a España quando bolvió, u otro de sus Successores.

Además de esta justificada Tradicion, se prueba con dos Testamentos, que hé visto; el uno original de Juana Martin, India, Parienta del Indio V. Juan Diego, escrito en Papel de Metl, ó Maguey en Lengua Nahuatl, ó Mexicano, otorgado en el Lugar S. Joseph de las Casas Texapa, ante el Escribano de República Morales: deza unas Tierras en el Partido de Quautitlan á nuestra Señora, y resere, que Juan Diego se crió en S. Joseph Millan, que estuvo casado con Malintzin, ó María: no se pone á el pie de la letra por estar emendado el año: el otro Testamento de D. Estevan Tomelin, Padre de la V. Religiosa María de Jesus, en el Convento de la Puríssima Concepcion de Puebla, otorgado en el año de 1575, dexa un Legado á nuestra Señora de Guadalupe, los quales Documentos por su antigüedad, y proximidad á la Aparicion, la comprueban evidentemente, sin que sea necesario recurrir á otros, que estamente los Papeles de el Caballeco Boturini, y no son de tanto aprecio.

## CARTA DE RELACION.

EMBIADA A SU SACRA MAGESTAD

DEL EMPERADOR NUESTRO SENOR. POR EL CAPITAN GENERAL DE LA N. ESPANA:

LLA MADO D. FERNANDO CORTES.

EN LA QUAL HACE RELACION DE LAS TIERRAS, Y Provincias sin cuento que ha descubierto nuevamente en el Yucatan, del año de 19. á esta parte: y ha sometido á la Corona Real de su S. M. En especial bace Relacion de una grandissima Provincia muy rica llamada Culia: (1) en la qual hay muy grandes Ciudades, y de maravillos edificios, y de grandes tratos, y riquezas: entre las quales bay una mas maravillosa, y rica que todas, llamada Timixtitán: (2) que está por maravillosa arte edificada sobre una grande Laguna: de la qual Ciudad, y Provincia es Rey un grandissimo Señor llamado Muteczuma: (3) don. de le acaecieron al Capitan, y à los Españoles espantosas cosas de oyr: Cuenta largamente del grandissimo Señorio (4) del dicho Muteczuma, y de sus ritos, y ceremonias, y de como se sirve.

(2) Tenoxtichian es México, assi llamada en la Gentilidad, como se expresa en el Prólogo de los Concilios.

que le pagaban tributo, en que generos, porque no había monedas, y en que cantidad. Veate la Fig. 26

<sup>(1)</sup> Los primeros Mexicanos vinieron de una Provincia Culúa. Primero huvo Rey de Culuacán, que de México. La Provincia de Culuacán, y la Lengua Culua era la Mexicana, que se hablaba casi en toda Nueva-España, y el Rey de México heredó el Reyno de Culuacán.

<sup>(3)</sup> Muteczuma segundo hijo de el primero, segun se puede vér en la Série de los Reyes, y Emperadores en tiempo de la Gentilidad: quando vino Hernan Cortés, era Emperador Muctezuma el nozo, que murió de una pedrada, y quando se ganó à México, lo era Quatermorzin, à el que quitaren la vida.

(4) Para conocer el Poder del Emperador Moteczuma, se pone al fin una Cordellera de los Pueblos,

## MUY ALTO, Y PODEROSO, Y MUY CATOLICO PRINCIPE:

Invictissimo Emperador, y Señor Nuestro.

I. Que en Nueva España bay cosas muy notables. De la Ciudad de la Vera. Cruz, y se escusa Don Fernando Cortés de no poder dar al Rey relacion por menor de todas las cosas que balló.

N UNA NAO, QUE DE ESTA NUEVA-España de Vuestra Sacra Magestad, despaché à 16. de Julio de el año de quinientos y diez y nueve: embié á Vuestra Alteza, muy larga, y particular Relacion de

las cosas hasta aquella sazon despues que yo á ella vine, en ella sucedidas. La qual Relacion llevaron Alonso Hernandez Puertocarrero, y Francisco de Montejo Procuradores de la rica Villa (1) de la Vera-Cruz, que yo en nombre de Vuestra Alteza fundé. Y despues acá por no haber oportunidad, assí por falta de Navios, y estár yo ocupado en la Conquista, y pacificacion de esta Tierra, como por no haber sabido de la dicha Nao, y Procuradores: no hé tornado á relatar á Vuestra Magestad, lo que despues se ha hecho: de que Dios sabe la pena que hé tenido. Por que hé deseado, que Vuestra Alteza supiesse las cosas de esta Tierra: que son tantas, y tales, que como ya en la otra Relacion escribi: se puede intitular de nuevo Emperador de ella, y con título, y no menos mérito que el de Alemaña: (2) que por la gracia de Dios, Vuestra Sacra Magestad possee. E porque querer de todas las cosas de estas Partes, y nuevos Reynos de Vuestra Alteza, decir todas las particularidades, y cosas que en ellas hay, y decir se debian: sería casi proceder á infinito. Si de todo á Vuestra Alteza no die-

re

con la Groelandia.

<sup>(1)</sup> El nombre de rica Villa de Vera-Cruz le puso Hernan Cortés à el Pueblo que hoy se llama la Vera-Cruz vieja, que dista tres leguas de la Vera-Cruz nueva.
(2) El Imperio solo de toda Nueva España, contado desde el Isthmo de Panamá hasta lo mas remoto de la Diocesis de Durango por la parte de el Norte, pasa de mil, y quinientas leguas de longitud, y aun se ignora si consina con la Tartária, y Groelandia; por las Calisornias con la Tartária, y por el Nuevo México

39

re tan larga cuenta como debo, á Vuestra Sacra Magestad suplico me mande perdonar; porque ni mi habilidad. ni la oportunidad del tiempo en que á la sazon me hallo, para ello me ayudan. Mas con todo me esforzare á decir á Vuestra Alteza lo menos mal que yo pudiere la verdad: y lo que al presente es necesario que Vuestra Magestad sepa. E assí mismo suplico à Vuestra Alteza me mande perdonar, si todo lo necesario no contáre, el quando, y como muy cierto: y si no acertáre algunos nombres assi de Ciudades, y Villas, como de Señorios de ellas, que à Vuestra Magestad han ofrecido su servicio, y dádose por sus Súbditos, y Vasallos. (1) Porque en cierto infortunio agora nuevamente acaecido, de que adelante en el Proceso à Vuestra Alteza daré entera cuenta, se me perdieron todas las Escrituras, y Autos que con los Naturales de estas tierras yo he hecho, y otras muchas cosas.

En la otra Relacion, muy Excelentíssimo Prinkipe, dixe á Vuestra Magestad, las Ciudades, y Villas, que hasta entonces á su Real servicio se habían ofrecido, y yo á el tenia subjetas, y conquistadas. Y dixe assi mesmo que tenía noticia de un gran Señor, que se llamaba Muteczuma, que los Naturales de esta Tierra me habían dicho que en ella había, que estaba, segun ellos señalaban las jornadas, hasta noventa, ó cien leguas de la Costa, y Puerto donde yo desembarqué. Y que confiando en la grandeza de Dios, y con esfuerzo del Real Nombre de Vuestra Alteza, pensaba irle á vér do quiera que estuviese: y aun me acuerdo que me ofreci en quanto á la demanda de este Señor, á mucho mas de lo á mi posible. Por que certifiqué à Vuestra Alteza, que lo habría preso ó muerto, ó Súbdito á la Corona Real de Vuestra Magestad: y con este propósito, y demanda me parti de la Ciudad de Cempoal, (2) que Yo intitulé Se-

II. De el Poderoso Señor Muctezums: Partide de Cortés à Cempoala: Fidelidad de fus Indios, y facrificios de Niños, que se bacian en ella: Guarnicion pur esta en la Vera. Cruz, y or lent de fabricar la Fortaleza. Del Levantamiento intentado sotra Cortes, y su cas tigo; y por que bizo facar las Naves à la Cof ta Cortés.

(1) Es cierto que Cortês ignoró los verdaderos nombres de muchos Pueblos, por no faber su pronunciacion, y modo de escribirlos en Castellano.
(2) Cempoal conserba hoy su mismo nombre, dista de Vera-Cruz quatro seguas,

<sup>(2)</sup> Cempoal conferba hoy su mismo nombre, dista de Vera-Cruz quatro seguas, y las rusnas dan á entender la grandeza de la Ciudad; pero es distinto de otro Zempoal de el Arzobispado de México, que dista de este doze leguas,

Sevilla, á diez y seis de Agosto con quinze de Cavallo. y trescientos Peones lo mejor aderezados de guerra, que vo pude, y el tiempo dió á ello lugar: y dexé en la Villa de la Vera-Cruz ciento y cincuenta hombres con dos de Cavallo: haziendo una Fortaleza, que ya tengo casi acabada, y dejé toda aquella Provincia de Cempoal, y toda la Sierra comarcana (1) á la dicha Villa, que serán hasta cincuenta mil hombres de guerra, y cincuenta Villas, y Fortalezas, muy seguros, y pacíficos, y por ciertos, y leales Vasallos de Vuestra Magestad, como hasta agora lo han estado, y están; porque ellos eran Súbditos de aquel Señor Muteczuma; y segun fuy informado, lo eran por fuerza, y de poco tiempo acá: y como por mi tuvieron noticia de Vuestra Alteza, y de fu muy Real, y gran poder, dixeron que querían ser Vasallos de Vueltra Magestad, y mis Amigos; y que me rogaban, que los defendiese de aquel gran Señor, que los tenía por fuerza, y tyranía: (2) y que les tomaba fus Hijos para los matar, y facrificar á fus Idolos, y me dixeron otras muchas quexas de él: é con esto han estado, y están muy ciertos, y leales en el servicio de Nuestra Alteza. E créo lo estarán siempre, por ser libres de la tyranía de aquél, (3) y porque de mi han fido fiempre bien tratados, y favorecidos. E para mas feguridad de los que en la Villa quedaban, traxe con migo algunas Personas principales de ellos, con alguna gente, que no poco provechosos me sueron en mi camino. Y porque, como ya creo, en la primer Relacion escribí á Vuestra Magestad, que algunos de los que en mi compañía passaron, que eran criados, y amigos de Diego Velazquez, (4) les había pesado de lo que Yo en ser-

(1) Es parte de la Sierra Madre donde están los Totonacos.

vi-

<sup>(2)</sup> Antes de subir à la Sierra camino de la Huasteca, se vé una Zanja muy profunda, que hicieron para desenderse de los Mexicanos.

<sup>(3)</sup> Con los Tributos los tenía tyranizados, y afombra ver lo que pagaban.
(4) Este Diego Velazquez es el que por la Historia de Solís, Torquemada, y Herrera, hizo tanta contradicion á Cortés, y puso en dudas el Crédito, y Fidelidad de este, embiando al Rey siniestros informes desde la Isla de Cuba, donde estaba Gobernador, y de que sue Conquistador: era natural de Cuellar, y antes Criado de D. Bartolomé Colon.

vicio de Vuestra Alteza hazía. E aun algunos de ellos se me quisieron alzar, y irseme de la Tierra: en especial quatro Españoles, que se decian juan Escudero, y Diego Cermeño, Piloto, y Gonzalo de Ungría, assimismo Piloto, y Alonso Peñate; los quales, segun lo que confesaron espontaneamente, tenían determinado de tomar un Bergantin, que estaba en el Puerto, con cierto Pan, y Tozinos, y matar al Maestre de él, y irse á la Isla Fernandina, (1) á hacer saber á Diego Velazquez, como vo embiaba la Nao, que á Vuestra Alteza embié, y lo que en ella iba, y el camino que la dicha Nao había de llevar, para que el dicho Diego Velazquez pusiesse Navios en guarda, paraque la tomassen, como despues que lo supo lo puso por obra: que segun hê sido informado embió tras la dicha Nao una Carabela: y si no fuera pasada, (2) la tomára. E assimismo confesaron, que otras Personas tenían la misma voluntad de avisar al dicho Diego Velazquez E vistas las confesiones de estos delinquentes, los castigué conforme á Justicia, y á lo que segun el tiempo me pareció que había necesidad, y al servicio de Vuestra Alteza complia. Y porque demás de los que por ser criados, y amigos de Diego Velazquez tenían voluntad de salir de la Tierra, había otros, que por verla tan grande, y de tanta genre, y tal; y ver los pocos Españoles que eramos, estában del mismo propósito: creyendo, que si alli los Navios dejasse, se me alzarían con ellos, y yendose todos los que de esta voluntad, estavan, yo quedaría casi solo: por dende se estorvára el gran servicio, que á Dios, y á Vuestra Alteza en esta Tierra se ha hecho: tuve manera, como so color que los dichos Navios no estaban para navegat, los eché á la Costa: por donde todos perdieron la esperanza de salir de la Tierra; y yo hize mi camino mas seguro, y sin sospecha, que bueltas M las

<sup>(1)</sup> A la Isla de Cuba la llamaron Fernandina, por el Rey De Fernando el Castólico, y à la de Santo Domingo. Ilabela por la Reyna Católica.
(2) Esto es si no hubiera pasado el Canál de Bahama.

las espaldas no había de faltarme la gente, que yo en la Villa había de dexar-

III. Llegada de Francisco de Garay à la Cof ta-no querien. do entrar en el Puerto : Los Mensageros q embiaro á Cor. ses, y su res-Duefla, ofertas que los bizo, y arte que uso para descubrir fu intencion: Buelvense las Naves, y em. bia el Cacique Panuco Embaxador co un Regalo á Cortés.

Ocho, ó diez dias despues de haber dado con de las Naves los Navios en la Costa: y siendo ya salido de la Vera-Cruz hasta la Ciudad de Cempoal, que está á quatro leguas de ella, para de allí seguir mi camino, me hicieron saber de la dicha Villa, como por la Costa de ella andaban quatro Navios, y que el Capitan que vo alli dexaba, había falido á ellos con una Barca, y les habían dicho, que eran de Francisco de Garay, Teniente, y Gobernador en la Isla de Jamayca; (1) y que venian à descubrir. Y que dicho Capitan les había dicho, como yo en nombre de Vuestra Alteza tenía poblada esta Tierra, y hecho una Villa alli á una legua de donde los dichos Navios andaban: y que alli podian ir con ellos, y me farían faber de su venida: E si alguna necesidad traxessen se podían reparar de ella: y que el dicho Capitan los guiaría con la Barca al Puerto, el qual les señaló donde era: y que ellos le habían respondido, que ya habían visto el Puerto, por que pasaroa por frente de él: y que alsí lo farian como él se lo decía. E que se había buelto con la dicha Barca: y los Navios no le habían feguido, ni venido al Puerto: y que todavia andaban por la Costa: y que no sabía que era su propósito, pues no habían venido al Puerto: é visto lo que el dicho Capitan me fizo saber: á la hora me partí para la dicha Villa, donde supe, que los dichos Navios estaban surtos tres leguas la Costa abaxo, y que ninguno no había saltado en tierra. E de alli me fui por la Costa, con alguna gente para saber Lengua: y ya que casi llegaba á una legua de ellos, encontré tres Hombres de los dichos Navios: entre los qua-Jes venía uno, que decía ser Escribano: y los dos traía, segun me dixo, para que fuellen testigos de cierta notificacion, que disque el Capitan le había mandado, que me hiciesse de su parte un Requerimiento, que alli traia;

<sup>(1)</sup> Que possen hoy los Ingleses, y tiene cincuenta leguas de latitud; y spuy aména de todos frutos, frontera á la Isla de Santiago de Cuba.

en el qual se contenía, que me hazía saber; como él había descubierto aquella Tierra, y quería poblar en ella: por tanto, que me requería, que partiesse con él los términos, porque su assiento quería hacer cinco leguas la Costa abaxo, despues de pasada Nautecal, (1) que es una Ciudad que es doce leguas de la dicha Villa, que agora se llama Almeria. A los quales yo dixe, que vi-niesse su Capitan, y que se suesse con los Navios al Puerto de la Vera-Cruz, y que alli nos hablaríamos, y fabría de que manera venía. E si sus Navios, y Gente traxessen alguna necesidad, les socorrería con lo que vo pudiesse. E que pues el decia venir en servicio de Vuestra Sacra Magestad, que yo no deseaba otra cosa sino que se me ofreciese en que sirviesse à Vuestra Alteza, y que en le ayudar creía que lo hacía. Y ellos me respondieron, que en ninguna manera el Capitan, ni otrá gente vernia à tierra, ni adonde vo estuviesse. E creiendo, que debían de haber hecho algun daño en la Tierra, pues se rezelaban de venir ante mi: ya que era noche me puse muy secretamente junto à la Costa de la Mar, frontero de donde los dichos Navios estaban furtos: y alli estuve encubierto fasta otro dia casi á medio día, creiendo, que el Capitan, ó Piloto faltarían en tierra, para faber de ellos lo que habían hecho: ó porque parte habían andado: y si algun dano en la Tierra hubiessen hecho, embiarselos á Vuestra Sacra Magestad, y jamás salieron ellos, ni otra persona: E visto que no salian, fize quitar los vestidos á aquellos, que venian à fazerme el Requerimiento, y se los vistiessen otros Españoles de los de mi Compañía, los quales fize ir á la Playa, y que llamassen á los de los Navios: E visto por ellos salió á tierra una Barca con fasta diez, ó doce hombres con ballestas, y escopetas: y los Españoles, que llamaban de la tierra, se apartaron de la Playa à unas Matas, que estaban cerca, como que se iban á la sombra de ellas. E assí saltaron quatro, los dos ba-

veasse la Relacion de el Viage de Cortés, que está à el principio.

llesteros, y los dos escopeteros; los quales como estaban cercados de la Gente, que yo tenía en la Playa puesta, fueron tomados. Y el uno de ellos era Maestre de la una Nao, el qual puso suego á una Escopeta, y matára á aquel Gapitan, que yo tenía en la Vera-Cruz, sino que quiso nuestro Señor, que la mecha no dió fuego. E los que quedaron en la Barca, se hizieron á la Mar, y antes que llegassen á los Navios yá iban á la velas sin aguardar, ni querer que de ellos se supiesse cosa alguna. E de los que con migo quedaron me informé como habían llegado á un Rio, (1) que está treinta leguas de la Costa abaxo despues de pasar Almería: y que alli habían habido buen acogimiento de los Naturales: y que por rescate les habían dado de comer: è que habían visto algun Oro, que traían los Indios aunque poco. E que habían rescatado fasta tres mil castellanos de Oro. E que no habían saltado en tierra. mas de que habían visto ciertos Pueblos en la Ribera de el Rio, tan cerca, que de los Navios los podian bien ver. E que no había Edificios de piedra, sino que todas las casas eran de paja; excepto, que los suelos de ellas tenían algo altos, y hechos á mano. Lo qual todo despues supe mas por entero, de aquel gran Señor Muctezuma, y de ciertas Lenguas de aquella tierra (2) que él tenía consigo: á los quales, y á un Indio, que en los dichos Navios traían del dicho Rio, que tambien yo les tomé, embié con otros Mensageros de el dicho Muctezuma, para que hablassen al Señor de aquel Rio, que se dice Panuco, para le atraher al servicio de Vueltra Sacra Magestad. Y el me embió con ellos una Persona principal; y aun segun decian, Señor de un Pueblo. El qual me dió de su parte cierta Ropa, y Piedras, y Plumajes. (3) E me dijo, que él, y toda su tierra eran muy contentos de ser Vasallos de Vuestra Migesta 1.

(1) Es el Rio Panuco del Arzobispado de México segun lo que abaxo dice.

<sup>(2)</sup> Que es la Huasteca distinto Idioma de la Mexicana.
(3) Vease la Fig. 2. en que se demuestra, lo que se contribuía à el Rey por sus Vasallos.

tad, y mis Amigos. E yo les di otras cosas de las de España, con que sue muy contento, y tanto, que quando los vieron otros Navios del dicho Francisco de Garay, (de quien adelante à Vuestra Alteza faré relacion) me embió á decir el dicho Panuco, como los dichos Navios estaban en otro Rio lejos de allí, hasta cinco, ó seis jornadas. (1) E que les hiciese saber si eran de mi naturaleza los que en ellos venían, porque les darían la que hobiessen menester: é que les habian llevado ciertas mugeres, y gallinas, y otras cosas de comer.

Yo fuy, muy Poderoso Señor, por la Tierra, y Señorio de Cempoal, tres jornadas, donde de todos los Naturales fuy muy bien recibido, y hospedado. Y á la quarta jornada entré en una Provincia, que se llama, Sienchimalen: (2) en que ay en ella una Villa muy fuerte, y puesta en recio lugar, porque está en una Ladera de una Sierra muy agra, y para la entrada no hay fino un paso de escalera, que es imposible pasar, sino gente de pie, y aun con fatta dificultad, si los Naturales quieren defender el paso: y en lo llano hay muchas Aldéas, y Alquerías de á quinientos, y á trescientos, y á doscientos Vecinos Labradores: que serán por todos hasta cinco, ó seis mil Hombres de guerra: y esto es del Señorio de aquel Muctezuma. E aqui me recibieron muy bien, y me dieron muy cumplidamente los Bastimentos necesarios para mi camino. E me dixeron, que bien sabian que yo iba á vér á Muctezuma su Senor: y que fuesse cierto, que él era mi Amigo, y les había embiado á mandár, que en todo casi me siciessen muy buen acogimiento, porque en ello le servirian. E vo les satisfize à su buen comedimiento, diciendo, que Vuestra Magestad tenía noticia de él, y me había mandado que le viesse: y que yo no iba á mas de verle.

IV. De la Provincia de Sienchimalen, y su Puerto dia ficulto so de pafar: Dan fus Indios el Baftimento necesa= rio, de orden de Muctezuma, & Cortés, y pone Nobre de Dios à otro Monte: y llega à la Fortaleza de Teine nacán.

E

<sup>(1)</sup> Puede ser el Rio, que entra en la Bahía del nuevo Santander.
(2) Sienchimalen de los Totonacos, que le dieron Bagage, acompañado de los Principales de Cempoal, que sueron, Mamezi, Teuch, y Tamalli: Su Ruta la dirigió por Xalapa, aunque en un dia no es regular pudiesse llegar, por haber quinze leguas desde Cempoal à Xalapa: desde Xalapa pasó à Texushia: despues de babes patado algunos Puertos fue a Xocothla, sugeto a el Rey de México.

E assi pasé un Puerto que está al fin de esta Provincia, que pusimos nombre, el Puerto del Nombre de Dies. (1) por ser el primero que en estas Tierras habíamos pasado. El qual es tan agro, y alto, que no lo hay en España otro tan dificultoso de pasár. El qual pasé seguramente, y fin contradicion alguna: y á la abaxada de el dicho Puerto están otras Alquerías de una Villa, y Fortaleza, que se dice Ceyconacan, (2) que assimismo era del dicho Muteczuma; que no menos que de los de Sienchumalen, fuimos bien recibidos: y nos dixeron de la voluntad de Muteczuma, lo que los otros nos ha-

bían dicho. E vo assí melmo los satisfize,

de frio algunos Indios: Hallan Torre pequeña con Idolos. Del Valle de Cartes Cafas. Rebufa unCacique dar Oro à Cortés.

Desde aqui anduve tres jornadas de despoblado, V. Mueren y tierra inhabitable á causa de su esterilidad, y falta de agua, y muy gran frialdad, que en ella hay: donde Dios los Castellanos sabe quanto trabajo la gente padeció de sed, y hambre: en la cumbre de en especial de un Turbion de piedra, y agua que nos un Puerto una tomó en el dicho despoblado, de que pense que pereciera mucha gente de frio. E assí murieron ciertos Indios de la Isla Fernandina, que iban mal arropados. nat, y buena E á cabo de estas tres jornadas, pasamos otro Puerto, fábrica de sus (3) aunque no tan agro como el primero, y en lo alto de él estaba una Torre pequeña casi como Humilladero, donde tenian ciertos Idolos: (4) y alderredor de la Torre mas de mil carretadas de Leña cortada muy compuesta, á cuyo respeto le pusimos nombre, el Pucrto de la Leña: y à la abaxada del dicho Puerto, entre unas Sierras muy agras, está un Valle muy poblado de Gente, que segun pareció, debía ser gente pobre; y despues de haber andado dos leguas por la poblacion sin faber de ella, llegué à un Assiento algo mas llano, donde pareció estár el Señor de aquel Valle, que tenía las mayores, y mas bien labradas Cafas, que hasta entonces en esta tierra habíamos visto, porque eran todas

<sup>(1)</sup> Hoy se llama Passo de el Obispo.

<sup>(2)</sup> Ceycoccnacan: hoy Yshuacan de los Reyes,
(3) Este Sitio con suodameto se conjetura ser lo que hoy Isaman Sierra del Agua, · pasado el Cofre de Peróte.

<sup>(4)</sup> Eran tantos los Idolos, y Dioses falsos, que para cada mes, y cada dia tenian Deidades, segun consta del Kalendario Idolátrico, que hé visto.

das de cantería labradas, y muy nuevas: é había en ellas muchas, y muy grandes, y hermofas Salas, y muchos Apolentos muy bien obrados: y este Valle, y Poblacion se llama, Caltanmi. (1) De el Señor, y Gente fuy muy bien recibido, y aposentado. E despues de haberle hablado de parte de V. Magestad, y le haber dicho la causa de mi venida en estas partes, le pregunté si él era Vasallo de Muteczuma, ó si era de otra Parcialidad alguna. El qual cafi admirado de lo que le preguntaba, me respondió, diciendo: que quién no era Valallo de Muctezuma? queriendo decir, que alli era Señor del Mundo. Yo le torné á aqui á replicar, y decir, el gran Poder, y Señorío de Vuestra Magestad: y otros muy muchos, y muy mayores Señores, que no Muctezuma, eran Vasallos de Vuestra Alteza: y aun que no lo tenían en pequeña merced: y que assi lo había de ser Muteczuma, y todos los Naturales de estas Tierras: y que assi lo requeria à él que lo fuesse, porque siendolo, sería muy honrado, y favorecido: y por el contrario, no queriendo obedecer, lería punido. E para que tuviesse por bien de le mandar recibir à su Real servicio, que le rogaba, que me diesse algun Oro que yo embiasse á Vuestra Magestad. Y él me respondió, que Oro que él lo tenía, (2) pero que no me lo quería dár si Muteczuma no lo mandasse: y que mandandolo él, que el Oro, y su Persona, y quanto tuviesse daría. Por no escandalizarle, ni dár algun desmán á mi propósito, y camino, disimulé con el lo mejor que pude: y le dixe, que muy presto le embiará á mandar Muteczuma, que diese el Oro, y lo demás que tuviesse.

Aqui me vinieron á ver otros dos Señores, que ra, y admira en aquel Valle tenían su Tierra: el uno quatro leguas el ble Muralla Valle abaxo, y el otro dos leguas arriba. Y me dieron fabricada por ciertos collarejos de Oro de poco peso, y valor, y siete, ellos. Consejo ú ocho Esclavas. Y dejandolos assí muy contentos, me que dieron á

Nz

par-

(1) Veate la Relacion del Viage de Cortés.

VI. Van otros Caciques à visitur à Cortés, y Regalos que le biziero. Ro. ca fortisima en la Provincia de Tescaltecals cuyos Indios eran Enemigos de Muteczuma con quien tenta continua Guer ra, y admira Muralla ellos. Conseja que dieron à Cortés los Cem. poales: y entra con los Caffe llanos en la Provincia de Tascaltecal.

<sup>(2)</sup> El Oro que contribuían los Índios á su Rey, en ciertas medidas, se sacaban en asenas de los Rios, ó le cogsan en la superficie de la tierra, pues el labrar las Minas como hoy, lo introduxeron los Españoles.

parti despues de haber estado alli quatro, ó cinco diase y me pasé al Assiento del otro Señor, que está las dos leguas que dixe el Valle arriba, que se dice, Yztacmastitán. (1) El Señorio de este, serán tres, ó quatro leguas de poblacion, sin salir Casa de Casa, por lo llano del Valle, Ribera de un Rio pequeño, que vá por éla y en un Cerro muy alto está la Casa del Señor, con la mejor Fortaleza que hay en la mitad de España, y mejor cercada de Muro, y Barbacanas, y Cabas: y en lo alto de este Cerro terná una poblacion de hasta cinco, ó feis mil Vecinos de muy buenas Casas, y gente algo mas rica, que no la del Valle abaxo. E aqui assi mismo suy muy bien recibido, y tambien me dixo este Señor, que era Vasallo de Muteczuma: é estuve en este Assiento tres dias, assí por me reparar de los trabajos. que en el despoblado la gente paló, como por esperas quatro Mensajeros de los Naturales de Cempoal, que venían con migo, que yo desde Catalmi había embiado á una Provincia muy grande que se llama Tascalteca. (2) que me dixeron que estava muy cerca de allí, como de verdad pareció: y me habían dicho, que los Naturales de esta Provincia eran sus amigos de ellos, y muy capitales enemigos de Muteczuma: y que me querían confederar con ellos, porque eran muchos, y muy fuerte gente: y que confinaba su Tierra por todas partes, con la del dicho Muteczuma: y que tenían con él muy continuas guerras: y que creya se holgarían con migo, y me favorecerían, si el dicho Muteczuma se quifiesle poner en algo con migo. Los quales dichos Mensajeros, en todo el tiempo que yo estuve en el dicho Valle, que fueron por todos ocho dias, no vinieron: y yo pregunté à aquellos Mensajeros principales de Cempoal, que iban con migo, que cómo no venían los dichos Mensajeros? E me dixeron, que debía de ser lexos, y que no podían venir tan ayna. E yo viendo que

<sup>(1)</sup> Hoy se liama Yxtacamaxtitlan.
(2) Thiascala se liama hoy.

... 9"

will a series

\*\*\*

...

\*\*

se dilataba su venida, y que aquellos Principales de Cempoal me certificaban tanto la amistad, y seguridad de los de esta Provincia: me parti para allá. E á la salida del dicho Valle, falle una gran Cerca de piedra seca, tan alta como estado, y medio, que atravesaba todo el Valle de la una Sierra á la otra, y tan ancha como veinte pies: y por toda ella un Petril de pie, y medio de ancho, para peleár desde encima: y no mas de una entrada tan ancha como diez pasos, y en esta entrada doblaba la una Cerca sobre la otra á manera de Rebelin, tan estrecho como quarenta pasos. De manera que la entrada fuesse á bueltas, y no á derechas. E preguntada la causa de aquella Cerca, me dixeron, que la tenían porque eran fronteros de aquella Provincia de Tascalteca, que (1) eran Enemigos de Muteczuma, y tenía siempre guerva con ellos. Los Naturales de este Valle me rogaron. que pues iba á ver á Muteczuma su Señor, que no pasasse por la Tierra de estos sus Enemigos: porque por ventura serían malos, y me farían algun daño: que ellos me llevarian siempre por Tierra del dicho Muteczuma, sin salir de ella: y que en ella seria siempre bien recibido. Y los de Cempoal me decian, que no lo hiciesse, sino que suesse por allis que lo que aquellos me decian, era por me apartar de la amistad de aquella Provincias y que eran malos, y traydores todos los de Muteczuma, y que me llevarian à meter donde no pudiesse salir. Y porque yo de los de Cempoal tenía mas concepto, que de los otros, tomé su consejo, que sué seguir el camino de Tascalteca, llevando mi Gente al mejor. recaudo, que yo podía. E yo con hasta seis de Caballo. iba adelante bien media legua, y mas no con penfamiento de lo que despues se me ofreció: pero por descubrir la tierra, para que si algo hubiesse, yo lo supiesse, y tuviesse lugar de concertar, y apercibir la Gente, SignA and court con pro

quintification of the contract of the contract

<sup>(1)</sup> Los Tlascaltecas no quisieron pagar Tributo à los Mexicanos, como se puede ver en la Cordillera, que está Fig. 2. por que se revelaren; y gobernaron como República.

DII. Batalla entre los Tlax. caltecas, y los Cafellanos. Embian los Indios Embaxadores à Cortés: v suRespuesta. Buelven en gra numero d Batolla con los Cassellanos. Sa den de el Aloja. miento, y como baten con cienso. v cincuenta

mil Indios.

Y despues de haber andado quatro leguas y enam cumbrando un Cerro, dos de Caballo que iban delante. de mi, vieron ciertos Indios con sus Plumajes (1) que acostumbran traer en las Guerras, y con sus Espadas, v Rodellas: los quales Indios como vieron los de Caballo... comenzaron á huyr. E á la fazon llegaba yo, y fize que los llamassen, y que viniessen, y no hobiessen miedos y fue mas hacia donde estaban, que serian fasta quinze Indios: y ellos se juntaron, y comenzaron á tirar cuchilladas, y á dár vozes á la otra su Gente, que estaba en un Valle, y pelearon con nosottos de tal manera. que nos mataron dos Caballos, y firieron á otros tres, y á dos de Caballo. Y en esto salió la otra Gente, que serían fasta quatro, ó cinco mil Indios. E yá se habían llegado con migo fasta ocho de Caballo, sin los muertos, y peleámos con ellos haziendo algunas arremetidas fasta esperar los Españoles, que con uno de Caballo. había embiado á decir, que anduviessen: y en las bueltas les hizimos algun daño, en que matariamos cincuenta, ó sesenta de ellos, sin que daño alguno recibiessemos, puesto que peleaban con mucho denuedo, y ánimo: pero como todos eramos de Caballo, arremetiamos á nuestro salvo, y saliamos assimismo. E desque sintieron que los nuestros se acercaban, se retiraron, porque eran pocos, y nos dexaron el Campo. Y despues de se haber ido, vinieron ciertos Mensajeros, que dixeron segu de los Señores de la dicha Provincia, y con ellos dos de los Mensajeros, que vo había embiado, los quales dixeron, que los dichos Señores, no fabían nada de lo que aquellos habían hecho, que eran Comunidades, (2) y sin su licencia lo habían hecho: y que á ellos les pesaba, y que me pagarían los Caballos que me habían muerto, y que querian ser mis Amigos; y que suesse en hora buena, que sería de ellos bien recibido. Yo les respondí, que gelo agradecía, y que los tenía por Amigos:--

E - ( 9/1 )

<sup>(1)</sup> En la Fig. 2. se verá el mode de dichos Plumajes, que tributaban hechos algunas Provincias.

(a) Otros Puebles tenían se Gobierno Aristogratico, misto de Demogratico.

gost y que vo iría como ellos decian. Aquella noche me fue forzado dormir en un Arroyo, una legua adelante donde esto acaeció, assi por ser tarde, como por que la Gente venía canfada. Alli estuve al mejor recaus do que pude, con mis Velas, y Escuchas assi de Caballo como de Pie, hasta que sue el dia que me parts llevando mi delantera, y requage bien concertadas, y mis Corredores delante. E llegando á un Pueblo pequeñuelo ya que falía el Sol, vinieron los otros dos Mensajeros llorando, diciendo, que los habían atado, para los matar, y que ellos se habían escapado aquella noche. E no dos ziros de piedras de ellos asomó mue cha cantidad de Indios muy armados, y con muy gran grita, y comenzaron á pelear con nosotros, tirandonos mus chas varas, y flechas. E yo les comenzé à facer mis Requerimientos en forma, con los Lenguas que con migo llevaba, por ante Escribano. E quanto mas me paraba á los amonestar, y requerir con la paz, tanto mas priesa nos daban ofendiendonos quanto ellos podían. E viendo, que no aprovechaban Requerimientos, ni Protestaciones, comenzamos á nos defender como podíamos: y assi nos llevaron peleando hasta nos meter, entre mas de cien mil hombres de pelea, que por todas partes nos tenían cercados, y peleamos con ellos, y ellos con no fotros todo el dia, hasta una hora antes de puesto el Sol, que se retraxeron: en que con media docena de tiros de fuego, y con cinco, ó seis Escopetas, y quasenta Ballesteros, y con los trece de Caballo, que me quedaron, les fice mucho daño, sin recibir de ellos ninguno mas del trabajo, y canfancio del pelear, y la hambre: Y bien pareció, que Dios (1) fue el que por nosotros peleó, pues entre tanta multitud de Gente, y tan animósa, y diestra en el pelear, y con tantos generos de Armas para nos ofender, salimos tan libres. Aquella E think You . Ot washing one soil ou

<sup>(1)</sup> Dice con grande fundamento, que Dios Senor de las Batalias, hizo sa principal Conquista, pues se vé hoy, que los Indios hacen mucho dano con las Flechas, y matan muchos Españoles à Caballo, aunque tengan Armas de suego. A lo que se anaes los Indios eran mas diestros, en el Arco, que hoy son.

CARTA DE RELACION :

noche me fiice fuerte en una Torrecilla de sus Idolos. que estaba en un Cerrito: y luego siendo de día, dexe en el Real doscientos Hombres, y toda la Artilleria. E por ser yo el que acometía, salí á ellos con los de Caballo, y cien Peones. y quatroscientos Indios de los que traxe de Cempoal, y trescientos de Yztaemestican. E antes que hobiessen lugar de se juntar, les queme cinco. 6 seis Lugares pequeños de hasta cien Vecinos: é truxe cerca de quattocientas personas entre hombres, y mugeres presos, y me recogi al Real, peleando con ellos, fin que daño ningun me hiciessen. Otro dia en amaneciendo, dan sobre nuestro Real, mas de ciento, y quarenta, y nueve mil hombres, que cubrian toda la tierra, tan determinadamente, que algunos de ellos entraron dentro en el, y anduvieron à cuchilladas con los Españoles; y salimos á ellos: y quifo nuestro Señor, en tal manera avudarnos, que en obra de quatro horas habiamos fecho lugar, para que en nueltro Real no nos ofendiessen, puelto, que todavia hazían algunas arremetidas. Y assí estuvimos peleando hasta que sue tarde, que se retraxeron.

VIII. Dan otra vez los Españoles so. bre los Indios. y embian los Señores Emba. jada de Paz. Cortés bace cortar las manos à cincuen ta Espias Indios, y pru dencia que uso antes que le asaltassen, des baratandolos antes con los Caballes.

Otro dia torne à falir por otra parte, antes que fuesse de dia sin ser sentido de ellos, con los de Caballo, y cien Peones, y los Indios mis Amigos: y les quemé mas de diez Pueblos, en que hobo Pueblo de ellos de mas de tres mil casas: é alli pelearon con migo los del Pueblo, que otra gente no debía de estár alli. E como trayamos la Bandera de la Cruz, (1) y puñabamos por nueltra Fe, y por servicio de Vueltra Sacra Magestad, en su muy Real ventura nos dió Dios tanta victoria, que les matamos mucha gente, fin que los nuestros recibiessen daño. Y poco mas de medio día ya que la fuerza de la Gente se juntaba de todas partes, estávamos en nuestro Real, con la victoria havida. Otro dia figuiente, vinieron Mensajeros de los Señores, diciendo, que ellos querian ser Vasallos de Vuestra Alteza, y mis Amigos: y que me rogaban, les perdonasse

<sup>(</sup>i) Una de las Banderas que traxo Cortés está en la Secretaría de Gobiernos y la otra en S. Francisco de esta Ciudad; la primera es una N. Sra. pintada en Lamasco, y la otra con la Cruz.

DE D. FERNANDO CORTES. el yerro passado. E traxeronme de comer, y ciertas cosas de plumajes, que ellos usan, y tienen en estima. E yo les respondi, que ellos lo habían hecho mals pero que yo era contento de ser su Amigo, y perdonarles lo que habian hecho. Otro dia siguiente vinieron fasta cincuenta Indios; que segun pareció, eran hombres de quien se hacia caso entre ellos; diciendo; que nos venían á traher de comer: y comienzan a mirar las entradas, y salidas de el Real, y algunas Chozuelas, donde estavamos aposeniados. Y los de Cempoal vinieron à mi, y dixeronme, que mirasse, que aquellos eran malos, y que venían á espiar; y miras como nos podrían danas: E que tuviesse por cierto, que no venian a otra cola. Yo hize tomat uno de ellos disimuladamente; que los otros no lo vieron, y apartéme con el, y con las Lenguas, y amedientele para que me dixesse la verdad. El qual confeso, que Sintengal, que es el Capitan general de esta Provincia, estava detras de unos Cerros, que estavan frontero de el Real, con mucha cantidad de gente para dat aquella noche sobre nosotros: porque decian; que ya se habían probado de día con nosocios, que no les aprovechaba nada; y que querian probar de noche, porque los suyos no temiessen los Caballos, ni los tiros, ni las Espadas. Y que los había embiado á ellos, para que viessen nuestro Real, y las partes por donde nos podrian entrar, y como nos podrían quemar aquellas Chozas de paja. Y luego fize tomar otro de los dichos Indios, y le pregunte assimismo: y confesó lo que el otro por las milmas palabras: y de estos tome cinco, o seis, que todos conformaron en sus dichos. Y visto esto, los mande tomar á todos cincuenta, y cortarles las manos, y los embié, que dixessen à su Señor, que de noche, y de dia, y cada, y quando el vinielle, verian quien eramos. E yo fice fortalecer mi Real à lo mejor que pude, y ponet la Gente en las Estancias, que me pareció, que conventas y assi estuve sobre aviso, hasta que se puso el Sol. E ya que anochecia, comenzo a bajar la Gente de los cons

trarios por dos Valles, y ellos pensaban que venjan se-

cretos, para nos cercar, y ponerse mas cerca de nosotros, para executar su propósito: y como vo estava san avisado, vilos, y parecióme, que dejarlos llegar á el Real. que fería mucho daño, porque de noche, como no viessen lo que de mi parte se les hiciesse, llegarian mas fin ternor; y tambien porque los Españoles no los viendo, algunos ternian alguna flaqueza en el pelear: y temí que me pusieran fuego. Lo qual, si acaeciera, fuera tanto dano, que ninguno de nosotros escapára: y determiné de falirles al encuentro con toda la Gente de Caballo paral·los esperar, ó desbaratar, en manera que ellos no llegassen. E assi fue, que como nos sintieron que ibamos con les Caballos á dar fobre ellos, fin ningua detener, ni grita; se metieron por los Maizales, de que toda la tierra estaba celi llena, y aliviaron algunos de los Mantenimientos, que trabian para estár febre nosocros, afi de aquella vez de el todo nos pudiessen arrancar: & alsh le fueron por aquella noche, y quedamos leguros. Despues de passado esta, estuve ciertos días, que no Talif de nueltro Real mas de el rededor, para defender la entrada de algunos Indios, que nos venían á gritar. by a bacerbalgunas efearamuzas.

IX. Deja ser- Y despues de estár algo descansado, salí una nocera vez Cor- chez despues de rondada la Guarda de la prima, con tés el Aloja. cien Peones, y con los Indios questros Amigos, y con en los Indios, los de Coballo: y á una legua de el Real se ine cayey le pidé Paz. Tron cindo ede los Caballos, y Yeguas que lleyaba, que Recelo de los en ninguna manera dos pude passar adelante, y hicelos Españoles, y-bolver. E aunque todos los de ini- Compañía decian, como los alento due me tornasse, porque era mala señal, todavia segui mi camino, confiderando, que Dios es sobre nacura : Y antes que amanecieffe di sobre dos Pueblos, en que maeté mucha gentes Empo quife quemar las Casas, por no rfer sentido con los suegos de las otras Poblaciones, que estavan muy joneas. E ya que amanecia di en otro Pugabla, can grande, que se ha hallado en el, por visitacion soque yo hice bacer, mas des vointe mil Cafas. E como dos tomé de sobresairo, salian desarmados, y las muge-FCS.

<sup>8 (1.)-</sup> Como Judas Machaboo, y Matathías, querían primero morir pro Leg ge, & Pausia,

X. Llega Ricotencatl d pedir la Pazá Cortes, y ref puesta que le dio: y de como era, y siempre babia sido libre la Repu blica de Tlax. e la, y Provin

cias de su con forno; y por-

que no usaban

fus Indios Sal,

mi Algodon.

56 que habia en el Mundo. Y que demas de facer lo que como Christianos éramos obligados, en punar contra los Enemigos de nuestra Fe: y por ello en el otro mundo ganábamos la gloria, y en este consiguíamos el mayor prez, y honra que hasta nuestros tiempos ninguna Generacion gano. Y que mirassen, que tensamos à Dios de nuestra parte, y que á él ninguna cosa es imposible, y que lo viellen por las victorias, que habíamos habido, donde tanta gente de los Enemigos eran muertos, y de los nuestros ningunos; y les dixe otras cosas, que me pareció decirles de esta calidad, que con ellas, y con el Real favor de Vueltra Alteza, cobraron mucho ânimo, y los atraxe â mi propólito, y á facer lo que yo deseaba, que era dar fin en mi demanda comenzada.

Otro día figuiente á hora de las diez, vino á mi Sicutengal el Capitan General de esta Provincia, con hasta cincuenta personas Principales de ella, y me rogo de su parte, y de la de Magiscatzin, (1) que es la mas Principal Pérsona de toda la Provincia, y de otros muchos Señores de ella, que yo los quisiesse admitir & el Real Servicio de Vuestra Alteza, y á mi amistad, y les perdonasse los verros pasados, porque ellos no nos conocían, ni fabían quien eramos: y que ya habían probado todas sus fuerzas, assi de día, como de noches para escusarse de ser subditos, ni sujetos á nadie; por que en ningun tiempo esta Provincia lo había sido, ni tenían ni habían tenido cierto Señor: antes habían vivido esentos, y por si de immemorial tiempo acá: y que siempre se habían desendido contra el gran Poder de Muteczuma, y de su Padre, y Abuelos, que toda la Tierra tenían fojuzgada: y á ellos jamas habían podido traher à sujecion, teniendolos como los tenian cercados por todas partes, sin tener lugar para por ninguna de fu Tierra poder falir: é que no comian Sal (2) porque

<sup>(1)</sup> Gobernador, y General, que era de la República de Tlaxcala.
(2) La Sal de que usan los Indios la llaman Tequesquit, que es el Salitre, que sobre la haz de la tierra le coge hoy para este sin, y para sacar el Salitte para la Polvora: el coinercio grande de esta Sal le tensan los Mexicanos en Yatapaluca, Yxtapalapa, que quiere decir Pueblos donde se coge Sal, & Yxtatl; y and hoy ties nen este mismo oficio los de Yxtapalapa.

no la había en su tierta, ni se la dexaban salir à comprar á otras partes, ni vestían ropas de algodon: (1) porque en su tierra por la frialdad no le criaba, y otras muchas cosas, de que carecían por estar assí encerrados; é que lo sofrsan, y habían por bueno, por ser esentos, y no sujetos á nadie; y que con migo que quisieran hacer lo mismo: y para ello como ya decian, habían probado sus fuerzas, y que veían claro, que ni ellas, ni las mañas, que habían podido tener, les aprovechaban; que querían antes ser Vasallos de Vuestra Alteza, que no morir, y ser destruidas sus Casas, y mugeres, y hijos. Yo les satisfice diciendo, que conociessen como ellos tenían la culpa de el daño que habían recibido, y que yo me venía á su tierra, creyendo, que venía á tierra de mis Amigos, porque los de Cempoal así me lo habían certificado, que lo eran, y querían ser, y que yo les había embiado mis menfajeros delante, para les facer faber como venía, y la voluntad, que de su amistad trahía, y que sin me responder, veniendo yo seguro, me habían salido á saltar en el Camino, y me habían muerto dos Caballos, y herido otros; y demás de esto, despues de haber peleado con migo, me embiaron sus mensajeros, diciendo, que aquello que se había hecho, había sido sin su licencia, y consentimiento, y que ciertas Comunidades se habian movido á ello sin les dar partes pero que ellos se lo habían reprehendido, y que querían mi amistad. Y yo cre-yendo ser assi, les había dicho que me placía, y me vernía otro dia seguramente en sus casas, como en casas de mis Amigos, y que assí mismo me habían salido al Camino, y peleado con migo todo el dia, hasta que la noche sobrevino: no obstanre, que por mi habían sido requeridos con la paz, y traxeles á la memoria todo lo demás, que contra mi habían hecho, y otras muchas cofas, que por no dar á Vuestra Alteza importunidad dexo. Finalmente, que ellos quedaron, y se ofrecieron por Súb-

nerías de Tlaxcala fon de temperamento frio, y ventoso por la cercanía de el Volcan, y Sierra.

68 EARTA DE RELACION

ditos, y Vasallos de Vuestra Magestad, y para su Real. Servicio, y ofrecieron sus Personas, y Haciendas; y asse lo hicieron, y han hecho hasta hoy, y creo lo farán para siempre, por lo que adelante Vuestra Magestad verá.

XI. Ruegan a Cortés los Senores de Tlax enla entre en fu Ciudad, y lo executa. Su Si. sio. Plaza ma ravillofa, fu Mercado, y abundancia, y como se gobero staba. De Magiscatzin,y mo do decastigar les Ladrones en ella, y en la Provincia de Gnasincango.

Y alsi estuve sin salir de aquel Aposento, y Real, que alli tenia seis, ó siete dias, porque no me osaba siar de ellos: puesto que me rogaban, que me viniesse á una Ciudad (1) grande que tenían, donde todos los Señores de esta Provincia residian, y residen, hasta tanto, que todos los Señores me vinieron á rogar, que me fuesse á la Ciudad, porque allí sería mejor recibido, y proveido de las cosas necesarias, que no en el Campo. Y porque ellos tenían vergüenza en que yo estuviesse tan mal aposentado, pues me tenían por su Amigo, y ellos, y yo éramos Vasallos de Vuestra Alteza: y por su ruego me vine á la Ciudad, que está seis leguas de el Aposento, y Real, que yo tenía. La qual Ciudad es tan grande, y de tanta admiracion, que aunque mucho de lo, que de ella podría decir, dexe, lo poco que diré creo es casi increible, porque es muy mayor que Granada, (2) y muy mas fuerte, y de tan buenos Edificios, y de muy mucha mas gente, que Granada tenía al tiempo, que se ganó, y muy mejor abastecida de las cosas de la tierra, que es de Pan, y de 'Aves, y Caza, y Pescado de los Rios, y de otras legumbres, y cosas, que ellos comen muy buenas. Hay en esta Ciudad un mercado, en que quotidianamente todos los dias hay en el de treinta mil Animas arriba vendiendo, y comprando, sin otros muchos mercadillos, que hay por la Ciudad en partes. En este mercado hay todas quantas cosas assi de mantenimiento, como de vestido, y calzado, que ellos tratan, y puede haber. Hay Joyerías de oro, y plata, y piedras, y de otras Joyas de plumage tan bien concertado, como puede ser en todas las Plazas, y mer-

----

<sup>(1)</sup> Hoy llamada Tlaxcala.
(2) En las Ruinas, que aun hoy se vén en Tlaxcala, se conoce, que no es ponse deracion: La abundancia de Trigo, é de Maiz es noteria, y esse quiere desir Tlaxe-calli, Tierra de Pan.

cados de el Mundo. Hay mucha Loza (1) de todas maneras, y muy buena, y tal como la mejor de España. Venden mucha leña, y carbon, y yervas de comer, y medicinales. Hay cafas donde laban las Cabezas como Barberos, y las rapan, hay baños. Finalmente, que entre ellos hay toda manera de buena orden, y policía; y es gente de toda razon, y concierto: y tal, que lo mejor de Africa no se le iguala. Es esta Provincia de muchos Valles llanos, y hermosos, y todos labrados, y sembrados, sin haber en ella cosa vacua: tiene en torno la Provincia noventa leguas, y mas; la orden que hasta ahora se ha alcanzado, que la gente de ella tiene en gobernarse, es casi como las Señorías de Venecia, y Genova, ó Pisas porque no hay Señor general de todos. Hay muchos Señores, y todos residen en esta Ciudad, y los Pueblos de la tierra fon Labradores, y son Vasallos de estos Señores, y cada uno tiene su tierra por si: tienen unos mas que ottos; é para sus guerras, que han de ordenar, juntanse todos, y rodos juntos las ordenan, y conciertan: Creese, que deben de tener alguna manera de Justicia para castigar los malos: porque uno de los Naturales de esta Provincia hurtó cierto oro á un Español, y yo le dixe á aquel Magiscacin, que es el mayor Señor de todos, y ficieron fu pesquisa, y siguieronlo fasta una Ciudad, que está cerca de alli, que se dice Churultecal, (2.) y de alli lo traxeron preso, y me lo entregaron con el oro, y me dixeron, que yo lo hiciesse castigar: yo les agradeci la diligencia, que en ello pusieron: y les dixe, que pues estaba en su tier-12, que ellos lo castigassen, como lo acostumbraban, y que yo no me quería entremeter en castigar á los suyos estando en su tierras de lo qual me dieron gracias, y lo tomaron, y con pregon público, que manifestaba su delito, le hicieron llevar por aquel gran mercado, y allí le pusieron al pie de uno como Teatro, que está en medio de

<sup>(1)</sup> Hoy se hace Loza en la Puebla, y es la mas apreciable de el Reyno para el uso comun, y en Guadalaxara sa fabrican Barros can primeroses, que por especiales se embian a España.

(2) Chelula.

de el dicho mercado, (2) y encima de el Teatro subió el Pregonero, y en altas voces tornó á decir el delito de aquel, é viendolo todos, le dieron con unas porras en la cabeza, hasta que lo mataron. E muchos otros habemos visto en prisiones, que dicen, que los tienen por furtos, y cosas, que han hecho. Hay en esta Provincia por visitacion, que yo en ella mandé hacer, quinientos mil Vecinos, que con otra Provincia pequeña, que está junto con esta, que se dice (2) Gnazincango, que viven à la manera de estos sin Señor natural, los quales no menos están por Vasallos de Vuestra Alteza, que estos de Tascalteca.

XII. De los Embajadores, y Regalo, que Muteczuma embió à Cortes, y del placer que tuvo de la difcordia de los Mexicanos, y Tlaxcaltecas.

Estando, muy Católico Señor, en aquel Real. que tenía en el Campo, quando en la guerra de esta Provincia estaba, vinieron á mi seis Señores, muy principales Vasallos de Muteczuma con fasta doscientos hombres para su servicio, y me dixeron, que venían de parte de el dicho Muteczuma á me decir, como el quería ser Va-. fallo de Vuestra Alteza, y mi Amigo, y que viesse yo, que era lo que quería que él diesse por Vuestra Alteza en cada un año de Tributo assí de oro, como de plata, y piedras, y Esclavos, y ropa de algodon, y otras de las que el tenía: y que todo lo daría, con tanto, que yo no fueffe: á su tierra; y que lo hacía, porque era muy esteril, y falta de todos mantenimientos, y que le pesaría de que vopadeciesse necessidad, y los que con migo venian; é con ellos me embió fasta mil pesos de oro, y otras tantas piezas de ropa de algodon de la que ellos visten. Y estuvieron con migo en mucha parte de la guerra hasta el fin de ella, que vieron bien lo que los Españoles podían, y las paces, que con los de esta Provincia se hicieron, y el ofrecimiento, que al Servicio de Vueltra S. M. los Soñores, y toda la tierra ficieron, de que segun pareció, y ellos mostraban no hovieron mucho placer, porque trabajaron por muchas vias, y formas de me rebolver con

(2) Es Guajozingo,

<sup>(1)</sup> Que hoy llaman Tianguiz.

ellos: diclendo, que no era cierto lo que me decían, ni verdadera la amistad, que afirmaban, y que lo hacían por me asegurar para hacer á su salvo alguna traycion. Los dé esta Provincia por configuiente, me decian, y avisaban muchas veces, que no me fiasse de aquellos Vafallos de Muteczuma, porque eran traydores, y sus cofas siempre las hacían á traycion, y con mañas, y con estas habian sojuzgado toda la tierra; y que me avisaban de ello como verdaderos Amigos, y como personas, que los conocían de mucho tiempo acá. Vista la discordia, y desconformidad de los unos, y de los otros, no have poco placer, porque me pareció hacer mucho á mi propólito, y que podría tener manera de mas ayna sojuzgarlos, y que se dijesse aquel comun decir de Monse, &c. é aun acordéme de una autoridad Evangélica, que dice: Omne Regnum in seipsum divisum desolabitur: y con los unos, y con los otros maneaba, y á cada uno en secreto le agradecia el aviso, que me daba, y le daba crédito de mas amistad que al otro.

Despues de haber estado en esta Ciudad veinte dias, y mas, me dijeron aquellos Señores Mensajeros de Muteczuma, que siempre estuvieron con migo, que me fuesse à una Ciudad, que està seis leguas de esta de Tascaltecal, que se dice Charultecal, (t) porque los Naturales de ella eran Amigos de Muteczuma su Señor, y que alli sabriamos la voluntad: de el dicho Muteczuma, si era que yo fuesse á su Tierra, y que algunos de ellos irian a hablar con él, y á decirle lo que vo les había dicho, y me bolverian con la respuesta. E aunque sabían, que alli estaban algunos Mensajeros suyos para me hablar, yo les dije, que me iría, y que me partiría para un día cierto, que les señale. Y sabido por los de esta Provincia de Talcaltecal lo que aquellos habían concertado con migo, y como yo había aceptado de me ir con ellos á aquella Ciudad, vinieron á mi con mucha pena los Señores; y me dijeron, que en ninguna manera

R

XIII. Pracuran los Em. bajadores de Muteczuma persuadir d Cortés vaya á Churultecal, v le manifiestan la Traycion los de Tlaxcala. Llegan otros Embajadores de Muteczuma a Cortés, y como los respons dió, y amenazas que les bio zo, y como vià nieron à verle. llamados, los Señores de la referida Provincia.

fuef-

fuesse, porque me tenían ordenada cierta Traycion, para me matar en aquella Ciudad á mi, y á los de mi Compañía, é que para ello había embiado Muteczuma de su Tierra (porque alguna parte de ella confina con esta Ciudad) cincuenta mil Hombres, y que los tenía en Guarnicion á dos leguas de la dicha Ciudad, segun senalaron, é que tenían cerrado el camino Real, por donde solian ir, y hecho otro nuevo de muchos ojos, y palos agudos, hincados, y encubiertos, para que los Caballos cayessen, y se mancassen, é que tenían muchas de las Calles tapiadas, y por las Azoteas de las Casas muchas piedras, para que despues que entrassemos en la Ciudad, tomarnos seguramente, y aprovecharse de nofotros á su voluntad; y que si yo quería vér como era verdad lo que ellos me decian, que mirasse como los Señores de aquella Ciudad nunca habían venido á me vér, ni hablar, estando tan cerca de esta, pues habían venido los de (1) Guasincango, que estaban mas lejos que ellos; y que los embiasse á llamar, y vería como no querían venir. Yo les agradecí su aviso, y les rogué, que me diessen ellos personas, que de mi parte los suessen á llamar: y assí me las dieron, é yo les embié á rogar, que viniessen à verme, porque les queria hablar ciertas cosas de parte de Vuestra Alteza, y decirles la causa de mi venida á esta Tierra. Los quales Mensajeros fueron, y dijeron mi Mensage á los Señores de dicha Ciudad: y con ellos vinieron dos, ó tres Perfonas. no de mucha autoridad, y me dijeron, que ellos venian de parte de aquellos Señores, porque ellos no podian venir por estar enfermos, que á ellos les dijesse lo que quería. Los de esta Ciudad me dijeron, que era burla, y que aquellos Mensajeros eran hombres de poca suerte: y que en ninguna manera me partiesse, sin que los Señores de la Ciudad viniessen aqui. Yo les hablé á aquellos Mensajeros, y les dije, que Embajada de tan Alto Principe como Vuestra S. Magestad, que no se había de dar à tales personas como ellos; y que aun

sus Señores eran poco para la oir: Por tanto, que dentro de tres dias pareciessen ante mi, á dar la obediencia á Vuestra Alteza, y á se ofrecer por sus Vasallos, con apercebimiento, que passado el término, que les daba, si no viniessen, iria sobre ellos, y los destruiría, y procedería contra ellos como contra personas rebeldes, y que no se querían sometér debaxo de el Dominio de Nuestra Alteza. E para ello les embié un Mandamiento firmado de mi nombre, y de un Escribano, con relacion larga de la Real Persona de Vuestra Sacra Magestad, y de mi venida, diciendoles, como todas estas Partes, y otras muy mayores Tierras, y Señoríos eran de Vuestra Alteza; y que los que quisiessen ser sus Vasallos, serian honrados, y favorecidos; y por el contrario, los que fuellen rebeldes, serían castigados conforme á Justicia. Y otro día vinieron algunos de los Señores de la dicha Ciudad, ó casi todos, y me dijeron, que si elles no habían venido antes, la causa era, por que los de esta Provincia eran sus Enemigos, y que no ossaban entrar por su Tierra, por que no pensaban venir seguros; é que bien cresan, que me habían dicho algunas cosas de ellos, que no les diesse crédito, por que las decían como Enemigos, y no porque passaba alsi, y que me fuesse à su Ciudad, y que alli conoceria ser falledad lo que estos me decian, y verdad lo que ellos me certificaban: é que desde entonces se daban, y ofrecian por Vafallos de Vueltra Sacra Magestad, y que lo serían para siempre, y servirian, y contribuirian en todas las cosas, que de parte de Vuestra Alteza se les procura disua. mandasse; é assi lo assentó un Escribano, por las Lenguas que yo tenía: y todavia determiné de me ir con ellos, assí por no mostrar slaqueza, como porque desde alli pensaba hacer mis negocios con Muteczuma, porque confina con su tierra, como ya hé dicho, y alli usaban venir, y los de alli ir allá, porque en el camino no tenían requesta alguna.

Y como los de Tascaltecal vieron mi determinacion, pesóles mucho, y dijeronme muchas veces que lo Tlaxcala.

XIV. Los Tlaxcaltecas dir à Cortés el Viage por Cho. lula, y en efec to Salen con el cien mil Indios. y entra con seis mil en Cholu. la; y halla las senales que le dijeron los de

erraba. Pero, que pues ellos se habían dado por Vasallos de Vueltra Sacra Mageltad, y mis Amigos, que querian ir con migo, y ayudarme en todo lo que se ofreciesse. E puesto que yo ge lo defendiesse, y rogué que no fuessen, porque no había necesidad, todavia me siguieron hasta cien mil Hombres muy bien aderezados de Guerra, y llegaron con migo hasta dos leguas de la Ciudad: y desde alli, por mucha importunidad mia, se bolvieron, aunque todavia quedaron en mi compañia hasta cinco, ó seis mil de ellos, é dormí en un Arroyo, que alli estaba á las dos leguas, por despedir la Gente, porque no hiciessen algun escándalo en la Ciudad, y tambien porque era ya tarde, y no quise entrar en la Ciudad sobre tarde. Otro día de mañana salieron de la Ciudad á me recebir al camino con muchas Trompetas, (I) y Atabales, y muchas Personas de las que ellos tienen por religiosas en sus Mezquitas, vestidas de las Vestiduras que usan, y cantando á su manera como lo hacen en las dichas Mezquitas. (2) E con esta solemnidad nos llevaron hasta entrar en la Ciudad, y nos metieron en un Aposento muy bueno, adonde toda la gente de mi Compañía se aposentó á su placer. E alli nos trajeron de comer, aunque no cumplidamente. Y en el camino topamos muchas señales, de las que los Naenrales de esta Provincia nos habían dicho: por que hallamos el camino real cerrado, y hecho otro, y algunos hoyos aunque no muchos, y algunas calles de la Ciudad tapiadas, y muchas piedras en todas las Azoteas. Y con esto nos hicieron estár mas sobre aviso, y á mayor recaudo.

Alli

(1) Los Indios hacen de Cañas unas Trompetas muy sonoras, y de Madera unos Atabales, que resuenan mucho; y en el Pueblo de Culhuacán hé visto uno hueco por dentro, con un palo atravesado en la boca de arriba, y se toca con piedras.

<sup>(2)</sup> Los Templos de los Indios tenían muchas gradas para subir: otros eran Montes hechos á mano muy altos, como aun se vé uno en Cholula, dos en San Juan Theutihuacan, que quiere decir, Lugar de los Dioses, y en otros Pueblos: A los Altares, u Adoratorios les llamaban Cues, que tambien estaban en lugares elevados. El Templo grande de México, dedicado á la deídad de Huitzilopozibli, que sué el primer Caudillo General de los Mexicanos, era el mas suntuoso de todos, y se figura en la Lámina primera.

'Alli fallé ciertos Mensajeros de Muteczuma, que venian à hablar con los que con migo cstaban: y a mi vense d Mexino me dijeron cosa alguna, mas de que venían á saber de aquellos lo que con migo habían hecho, y concertado para lo ir à decir à su Señor: é assi se sueron despues de los haber hablado á ellos, y aun el uno de los que antes con migo estaban, que era el mas Principal. En tres-Días que alli estube proveyeron muy mal, y cada día peor, y muy pocas veces me venían á vér, ni hablar los Señores, y Personas Principales de la Ciudad. Y estando algo perplejo en esto, á la Lengua que yo tengo, que es una India de esta Tierra, (1) que hove en Putunchán, que es el Rio Grande, que ya en la primera Relacion á Vuestra Magestad hice memoria, le dijo otra, Natural de esta Ciudad, como muy cerquita de alli estaba mucha Gente de Muteczuma junta, y que los de la Ciudad tenían fuera sus Mugeres, é Hijos, y toda su Ropa, y que habían de dar sobre nosotros, para nos matar á todos: é si ella se quería salvar, que se fuesse con ella, que ella la guarecería; la qual lo dijo á aquel Gerónimo de Aguilar, Lengua que yo hove en Yucatán, de que assimismo á Vuestra Alteza hove escrito, y me lo hizo saber; é yo tuve uno de los Naturales de la dicha Ciudad, que por alli andaba, y le aparté secretamente, que nadie lo vió, y le interrogué, y confirmó con lo que la India, y los Naturales de Tafcaltecal me habían dicho: é assí por esto, como por las señales que para ello había, acordé de prevenir antes. de ser prevenido, é hice llamar á algunos de los Senotes de la Ciudad, diciendo, que los quería hablar, y metilos en una Sala; é entanto fice, que la Gente de los nuestros estuviesse apercebida, y que en soltando una Escopeta, diessen en mucha cantidad de Indios, que habia junto á el Aposento, y muchos dentro en él. E assí se hizo, que despues que tuve los Señores dentro en aquella Sala, dejelos atando, y cabalgué, e hize soltar

XV. Buel. co algunos Em baiadores Muteczuma; y descubierta la Travcion de Churultecal, 6 Cholula, fon presos sus Prin cipales y Cortés se apodera de la Ciudad. Proguran escu-Sarfe los Pri-Goneros, y prometen reducir al Pueblo à sus Cafas; y fe describe la Ciu dad.

<sup>(1)</sup> Doña Marina de Viluta (segun Gomara) sué natural de Xalisco, llevada cautiba à Tabasco, y de Familia muy noble...

el Escopeta, y dímosles tal mano, que en dos horas murieron mas de tres mil hombres. Y porque Vuestra Magestad véa quan apercebidos estaban, antes que yo saliesse de nuestro Aposentamiento, tenían todas las Ca-Îles tomadas, y toda la Gente à punto, aunque como los tomamos de sobresalto, fueron buenos de desbaratar, mayormente que les faltaban los Caudillos, porque los tenía ya presos, é hice poner suego á algunas Torres, y Casas suertes, donde se desendian, y nos osendian. E assi anduve por la Ciudad peleando, dejando à buen recaudo el Aposento, que era muy fuerte, bien cinco horas, hasta que eché toda la Gente fuera de la Ciudad, por muchas partes de ella, porque me ayudaban bien cinco mil Indios de Tascaltecal, y otros quatrocientos de Cempoal. E buelto al Aposento, hablé con aquellos Señores, que tenía presos, y les pregunté qué era la capía, que me querían matar á traycion? E me respondieron, que ellos no tenían la culpa, porque los de Culua, (1) que son los Vasallos de Muteczuma. los habían puesto en ello: y que el dicho Muteczuma tenía alli, en tal parte, que segun despues pareció, sería legua, y media, cincuenta mil hombres en Guarnicion para lo hacer. Pero que ya conocian como habían sido engañados, que soltasse uno, ó dos de ellos, y que harian recoger la Gente de la Cindad, y tornar & ella todas las Mugeres, y Niños, y Ropa que tenían fuera; y que me rogaban, que aquel yerro les perdonasse, que ellos me certificaban, que de alli adelante nadie los engañaría, y serían muy ciertos, y leales Vasallos de Vuestra Alteza, y mis Amigos. Y despues de les haber hablado muchas cosas acerca de su yerro, solté dos de ellos: y otro día siguiente estaba toda la Ciudad poblada, y llena de Mugeres, y Niños, muy feguros, como fi cosa alguna de lo pasado no hoviera acaecido: é luego solté todos los otros Señores, que tenía presos, conque me prometieron de servir á Vuestra Magestad muy lealmente. En obra de quince, ó veinte días.

<sup>(1)</sup> Esto es, los Mexicanos,

que alli estuve, quedó la Ciudad, y Tierra tan pacífica, y tan poblada, que parecia que nadie faltaba de ella, y sus Mercados, y Tratos por la Ciudad, como antes los solian tener: y fice, que los de esta Ciudad de Churultecal, (1) y los de Tascaltecal, fuessen Amigos, por que lo solian ser antes, y muy poco tiempo había, que. Muteczuma, con dadivas, los había aducido á su amistad, y hechos Enemigos de estotros. Esta Ciudad de Churultecal està assentada en un Llano, y tiene hasta veinte mil Casas dentro de el cuerpo de la Ciudad, é tiene de Arrabales otras tantas. Es Señorio por si, y tiene sus terminos conocidos: no obedecen á Señor ninguno, excepto que se gobiernan como estotros de Tascaltecal. La Gente de esta Ciudad es mas vestida, que los de Tascaltecal, en alguna maneras porque los honrados Ciudadanes de ella todos trahen Albornoces encima de la otra Ropa, aunque son diferenciados de los de Africa, porque tienen maneras; pero en la hechúra, y tela, y los rapacejos son muy semejables. Todos estos han sido, y son, despues de este trance pasado, muy ciertos Vafallos de Vuestra Magestad, y muy obedientes à lo que vo en su Real Nombre les hé requerido, y dicho: y creo lo serán de aqui adelante. Esta Ciudad es muy fertil de Labranzas, porque tiene mucha Tierra, y: fe riega la mas parte de ella; y aun es la Ciudad mas hermosa de fuera, que hay en España, porque es muy Torreada, y llana. E certifico á Vuestra Alteza, que yo conté desde una Mezquita quatrocientas, y tantas Torres en la dicha Ciudad, y todas son de Mezquitas. Es la Ciudad mas á propólico de vivir Españoles, que yo he visto de los Puertos acá, porque tiene algunos Baldios, y Aguas para criar Ganados, lo que no tienen ningunas de quantas hemos visto; porque es tanta la multitud de la Gente, que en estas Partes mora, que ni un palmo de Tierra hay, que no esté labrada: y aun con todo en muchas partes padecen necesidad, por salta de Pan: y aun hay mucha gente pobre, y que piden entre los

los Ricos por las Calles, y por las Casas, y Mercados, como hacen los Pobtes en España, y en otras partes

que hay Gente de razon.

XVI. Quegase Cortes à los Embajado. res de Mutec. zuma: y lo que respondieron. Repise Mutec zuma sus Regalos à Cortés, con ruegos de que no entre en fus Estados. De las Provincias de Acazingo, v Izuchan: v qué Bebida es el Panicap ?

A aquellos Menfageros de Muteczuma, que con migo estaban, hablé acerca de aquella Traycion, que en aquella Ciudad se me quería hacer, y como los Señores de ella afirmaban, que por consejo de Muteczuma se había hecho: y que no me parecía que era hecho de tan Gran Señor, como el era, embiarme sus Mensajeros, y Personas tan honradas, como me había embiado á me decir, que era mi Amigo: y por otra parte buscar maneras de me ofender con mano agena, para se escusar él de culpa, si no le sucediesse como él pensaba. Y que pues assi era, que él no me guardaba su palabra, ni me decia verdad, que yo querla mudar mi propósito: que assí como iba hasta entonces á su Tierra con voluntad de le ver, y hablar, y tener por Amigo, y tener con él mucha conversacion, y paz, que agora quería entrar por su Tierra de Guerra, haciendole todo el daño que pudiesse, como á Enemigo, y que me pesaba mucho de ello, porque mas le quisiera siempre por Amigo, y tomar siempre su parecer en las cosas. que en esta Tierra hoviera de hacer. Aquellos suyos me respondieron, que ellos había muchos días que estaban con migo, y que no sabían nada de aquel concierto, mas de lo que alli en aquella Ciudad, despues que aquello se ofreció, supieron, y que no podían creer, que por consejo, y mandado de Muteczuma se hiciesse: y que me rogaban, que antes que me determinasse de perder su amistad, y hacerle la Guerra que decia, me informasse bien de la verdad, y que diesse licencia á uno de ellos para ir á le hablar, que él bolveria muy prefto. Hay desde esta Ciudad, adonde Muteczuma residia, veinte Leguas. Yo les dije, que me placia, y defe ir á el uno de ellos, y dende á seis dias bolvió el, y el otro, que primero se había ido. E trajeronme diez Platos de Oro, y mil, y quinientas Piezas de Ropa, y mucha provision de Gallinas, y Pa-The same of the sa

Panicap, (1) que es cierto brebaje, que ellos beben, y me dijeron, que à Muteczuma le había pesado mucho de aquel desconcierto, que en Churultecal se queria hacers porque yo no creeria ya, sino que había sido por su consejo, y mandado, y que él me hacía cierto, que no era assi, y que la gente, que alli estaba en guarnicion, era verdad, que era suyas pero que ellos se habían movido fin el haberselo mandado, por inducimiento de los de Churultecal, porque eran de dos Provincias suyas, que se ilamaban la una Acancigo (2) y la otra Izcucan, (3) que confina con la tierra de la dicha Ciudad de Churultecal. y que entre ellos tienen ciertas alianzas de vecindad para se ayudar los unos à los otros; y que de esta manera habían venido allí, y no por su mandado; pero que adelante yo veria en sus obras, si era verdad, lo que él mé había emblado á decir, ó no, y que todavia me rogaba, que no curasse de ir à su tierra, porque era esteril, y padeceriamos necessidad; y que de donde quiera, que yo estuviesse, le embiasse à pedir lo que yo quitiesse, y que lo embiaria muy complidamente. Yo le respondi, que la ida á su tiera no se podía escusar: porque había de embiar de él, y de ella relacion á Vueltra Magestad, y que vo creia lo que él me embiaba á decir: por tanto, que pues yo no había de dejar de llegar á verle, que él lo oviesse por bien, y que no se pusiesse en otra cosa, por que sería mucho daño suyo, é á mi me pesaría de qualquiera, que le viniesse. Y desde que ya vido, que mi determinada voluntad era de velle á él, y à su tierra, me embió à decir, que fuesse en hora buena, que él me esperaría en aquella gran Ciudad, donde estaba, y embióme muchos de los suyos para que suessen con migo, porque va entraba por su tierra: los quales me querían encamis nar por cierto Camino (4) donde ellos debian de tener algun concierto para nos ofender, segun despues pare-

<sup>(1)</sup> Puede ser Pan de Maiz, como dice Herrera, ó una especie de Bebida, que llaman Atole, que es Massa de Maiz, Agua, y Azucar.

<sup>(2)</sup> Acazingo.
(3) Izucar,

<sup>(4)</sup> Este camino era por Calpulalpa, y no quiso Cortes ir por els

70 ció: porque lo vieron muchos Españoles, qué yo embiaba despues por la tierra. E había en aquel Camino tantas puentes, y passos malos, que yendo por él, muy á su salvo pudieran ejecutar su propósito. Mas como Dios haya tenido fiempre cuydado de encaminar las Reales cosas de Vuestra S. M. desde su Niñez, é como yo, y los de mi Compañía ibamos en su Real Servicio, nos mostró otro Camino aunque algo agrio, (1) no tan peligrofo como aquel, por donde nos querían llevar, y fue de esta manera.

XVII. Dos zas, y frias, y Chalco.

Que à ocho leguas de esta Ciudad de Churultecal Sierras muy al estan dos Sierras muy altas, y muy maravillosas: porque en fin de Agosto tienen tanta nieve, que otra cosa de que salta de la lo alto de ellas sino la nieve se parece: Y de la una, Cübre de una. que es la mas alta (2) fale muchas veces assi de dia Embia Cortés como de noche tan grande bulto de humo como una affinvestigar el gran casa, (3) y sube eneima de la Sierra hasta las nurefirieron de ves tan derecho como una vira, que segun parece, la Ciudad de es tanta la fuerza con que fale, que aunque arriba en la Sierra anda siempre muy recio viento, no lo puede torcer: Y porque yo siempre he deseado de todas las cosas de esta tierra, poder hacer á Vuestra Alteza muy particular relacion, quise de esta, que me pareció algo maravillosa, saber el secreto, y embie diez de mis Compañeros, tales quales para semejante negocio eran necesarios, y con algunos Naturales de la tierra, que los guiassens y les encomende mucho procurassen de fubir la dicha Sierra, y faber el fecreto de aquel humo de donde, y como falía. Los quales fueron, y trabajaron lo que fue possible por la subir, y jamás pudieron, á causa de la mucha nieve, que en la Sierra hay, y de muchos torbellinos, que de la ceniza, que de alli sale, andan por

(1) El de Rio frio por el lado de la Sierra nevada.

The second of the second secon

<sup>(2)</sup> Este es el Volcan de México, y en la otra Carta se dará mas noticia de los Volcanes.

<sup>-- (3-)</sup> El Volcan-es-de fuego, y le ha vomitado algunas veces abrasando el Monte, y arrojando cenizas á mucha distancia, segun está ya dicho en la Serie, de los Exemós. Señores Virreyes. Los Indios Hamaban á este Volcan Popocarence. 6 Sierra, que huméa,

la Sierra; y tambien, porque no pudieron sofrir la gran frialdad, que arriba hacia: (1) pero llegaron muy cerca de lo alto: y tanto, que estando arriba comenzó á salig aquel humo, y dicen, que salía con tanto impetu, y ruido, que parecía, que toda la Sierra se casa abajo, y assí fe bajaron, y truxeron mucha nieve, y cárambanos, para que los viessemos, porque nos parecía cosa muy nueva en estas partes, à causa de estar en parte tan calida; fegun hasta agora ha sido opinion de los Pilotos. Especialmente, que dicen, que esta tierra está en veinre grados, (2) que es en el paralelo de la Isla Española, donde continuamente hace muy gran calor. E yendo á vér, esta Sierra toparon un Camino, y preguntaron á los Naturales de la tierra, que iban con ellos, que para dó iban, y dixeron, que á Culúa, (3) y aquel era buen Camino, y que el otro por donde nos querían llevar los de Culua no era bueno. Y los Españoles sucron por el hasta encumbrar las Sierras, por medio de las quales entre la una, y la otra vá el Camino; y descubrieron los Llanos de Culua, y la gran Ciudad de Temixtitan, y las Lagunas, que hay en la dicha Provincia, de que adelante haré relacion à Vuestra Alteza, y vinieron muy alegres por haber descubierto tan buen Camino, y Dios sabe quanto holgue yo de ello. Despues de venidos estos Españoles, que fueron à ver la Sierra, y me haber informado bien assi de ellos, como de los Naturales de aquel Camino, que hallaron: hablé á aquellos menfajeros de Muteczuma, que con migo estaban para me guiar á su tierra; y les dije, que quería ir por aquel Camino, y no por el que ellos decían, porque era mas cerca. Y ellos respondieron, que yo decia verdad, que era mas cerca; y mas llano, y que la causa porqué por allí no me encaminaban, era porque habíamos de passar una lornada

(1) A lo alto del Volcan ninguno ha llegado, porque la nieve está como espuma, y no sirve para llevar á México, sino la de la otra Sierra inmediata, que les Gentiles creían era la Muger de el Volcan, y por esto la llamaban Zihualtepesa (2) Es cierto, que todos colocan este Pais à veinte grados de latitud.

( 3) México.

que por allí no teniamos las cosas necessarias, como por la tierra de el dicho Muteczuma, y que pues yo quería ir procurarian por allí, \* pruzerían como por la otra parte saliessen bastimentos al Camino. E assi nos partimos con harto temor de que aquellos quisiessen perseverar en nos hacer alguna burla; pero como ya habíamos publicado fer allá nuestro Camino, no me pareció fuera bien dejarlo, ni bolver atrás, porque no crevelen, que falta de ánimo lo impedía. Aquel dia, que de la Ciudad de Churultecal me partí. fuy quatro leguas ánunas Aldéas de la Ciudad de Guafucingo, (2) donde de los Naturales fuy bien recibido, y me dieron algunas Esclavas, y ropa, y ciertas piecezuelas de oro, que de todo fue muy poco: porque estos no lo tienen, à causa de ser de la liga, y Parcialidad de los Tlaxcaltecas, y por tenerlos como el dicho Müteczuma los tiene cercados con su tierra, en tal manera, que con ningunas Provincias tienen contratacion, mas que en fu tierra, y á esta causa viven muy pobremente. Otro dia figuiente subí al Puerto por entre las dos Sierras, que hé dicho, y á la bajada de él, ya que la tierra de el dicho Muteczuma deseubríamos por una Provincia de ella, que fe dice Chalco, dos leguas antes, que llegafemos à las Poblaciones, halle un muy buen Aposento, nuevamente hecho tal, y tan grande, que muy cumplidamente todos los de mi Compañía, y yo nos aposentamos en él, aunque llevaba con migo mas de quatro mil Indios de los Naturales de estas Provincias de Tascaltecal, y Guasucingo, y Churultecal, y Cempoal, y para todos muy com-XVIII. Buef, plidamente de comer, y en todas las posadas muy gran-

ve à regalar des fuegos, y mucha leña, porque hacia muy gran frio, à Moteczuma à causa de estar cercado de las dos Sierras, y ellas con mu-Cortés con qua cha nieve.

tro mil pesos de Aquí me vinieron á hablar ciertas Personas, que no passe à Mé parecian principales, entre las quales venia uno, que me xico; y su res dijeron, que era hermano de Muteczuma, y me traxeron puesta. hafta

<sup>(1)</sup> Guajozingo.

<sup>(1)</sup> Parece, que es Guaxozingo.

hasta tres mil pesos (1) de oro: y de parte de el me dijeron, que él me embiaba aquello, y me rogaba, que me bolviesse. y no curasse de ir á su Ciudad, porque era Tierra muy pobre de comida; y que para ir á ella había muy mal camino, y que estaba toda en Agua; (2) y que no podía entrar á ella sino en Canoas, y otros muchos inconvenientes que para la ida me pusieron. Y que viesse todo lo que quería, que Muteczuma su Señor, me lo mandaría dár: y que assimismo concertarían de me dar en cada año, certum quid, el qual me llevarian hasta la Mar, ó donde yo quisiesse. Yo les recibi muy bien, y les dí algunas cosas de las de nuestra España, de las que ellos tenían en mucho, en especial al que decian que era Hermano de Muteczuma: é á su Embajada le respondi: Que si en mi mano suera bolverme, que yo lo hiciera, por facer placer á Muteczuma; pero que yo había venido en esta Tierra, por mandado de Vueltra Magestad; y que de la principal cosa, que de ella me mandó le hiciesse Relacion, sué de el dicho Muteczuma, (3) y de aquella fu gran Ciudad, de la qual, y de él había mucho tiempo, que Vuestra Alteza tenía noticia: y que le dijessen de mi parte, que le rogaba, que mi ida á le vér, tuviesse por bien, porque de ella á su Persona, ni Tierra, ningun daño, antes pro se le había de seguir; y que despues que yo le viesse, si fuesse su voluntad todavia de no me tener en su compañia, que yo me bolvería: y que mejor dariamos entre el, y mi orden en la manera que en el Servicio de Vuestra Alteza, el había de tener, que por terceras Personas, puesto que ellos eran tales, á quien todo crédito se debía dár; y con esta respuesta se bolvieron. En este Aposento

(1) Quiere decir en el valor, pues los Mexicanos no acuñaron Moneda, como nofotros.

(3) El Rev de España no podía saber de Muteczuma, pero si es muy cierto, que á Cortes le mandó le hiciesse Relacion de todo, y assí no mintió.

<sup>(2]</sup> La Struacion de México, y de los Pueblos de Tlahuac, y Misquic es encima de el Agua, y aunque hoy hay Calles, y Plazuelas de Tierra mas que en tiempo de Muteczuma, es por Artificio: En Iztacalco hay Casitas de Indios, y Huertas pequeñas con Verduras, y Flores, que se llaman Chinampas, y se mueven, porque el fundamento es Zesped sobre la Agua.

CARTA DE RELACION.

to que hé dicho, segun las apariencias que para ello vímos, y el aparejo que en él había, los Indios tuvieron pensamiento, que nos podrían ofender aquella noche; y como ge lo sentí, puse tal recaudo, que conociendolo ellos, mudaron su pensamiento: y muy secretamente hicieron ir aquella noche mucha gente, que en los Montes, que estaban junto al Aposento tenian junta, qué por muchas de nuestras Velas, y Escuchas sue vista.

XIX. De la Tierra llamada Amaqueruca, y Regalo de mil Pefos,y Escla vas, que bizo el Cacique de ella à Cortes. Los de Mutec. zuma se prepa= ran a ofender à los Castella. nos, y son muertas sus Es plas. Vienen a ver à Cortés doce Principa les: lo que le dijeran; y su respuesta. De una Ciudad puesta en la La guna, y de un Camino, fahri. cado con mu. cho artificio; y de las Ciuda. des de Iztapa. lapa, y Canaal. can.

Y luego, fiendo de día, me partí á un Pueblos que está dos leguas de alli, que se dice Amaqueruca. (1) que es de la Provincia de Chalco, que terná en la principal Poblacion, con las Aldéas que hay á dos leguas de él, mas de veinte mil Vecinos: y en el dicho Pueblo nos aposentaron en unas muy buenas Casas de el Señor del Lugar. E muchas Personas, que parecian Principales, me vinieron alli á hablar, diciendome, que Muteczuma, su Señor, los había embiado para que me esperassen alli, y me hiciessen proveer de todas las cosas necesarias. El Señor de esta Provincia, y Pueblo me dió hasta quarenta Esclavas, (2) y tres mil Castellanos; y dos días que alli estuve, nos proveyó muy cumplidamente de todo lo necesario para nuestra comida. E otro día. vendo con migo aquellos Principales, que de parte de Muteczuma dijeron que me esperaban alli, me parti, v fuy á dormir quatro leguas de alli, á un Pueblo pequeño, que está junto á una gran Laguna, y casi la mitad de él sobre el Agua de ella, é por la parte de la Tierra tiene una Sierra muy aspera de piedras, y Peñas, donde nos aposentaron muy bien. E assimismo quisieran alli probar sus fuerzas con nosotros, excepto, que segun pareció, quisieran hacerlo muy á su salvo, y tomarnos de noche descuidados. E como yo iba tan sobre aviso, hallabanme delante de sus pensamientos. E aquella noche tuve tal Guarda, que assí de Espías, que venían por el Agua en Canoas, como de otras, que por la

(1) Amecameca, que está dos leguas de Tlalmanalco.

<sup>(2)</sup> La Servidumbre estaba ya introducida en los Mexicanos, y á los Hijos de los que cogían en la Guerra, les trataban con una semejanza de Esclavitud.

la Sierra abajaban, á vér si había aparejo para executar su voluntad, amanecieron casi quince, 6 veinte, que las nuestras las habían tomado, y muerto. Por manera, que pocas bolvieron á dár su respuesta de el aviso que venían á tomar; y con hallarnos siempre tan apercebidos. acordaron de mudar el propósito, y llevarnos por bien. Otro día por la mañana, ya que me quería partir de aquel Pueblo; llegaron fasta diez, ó doce Señores muy Principales, segun despues supe, y entre ellos un Gran Señor, Mancebo de fasta veinte, y cinco años, á quien todos mostraban tener mucho acatamiento: y tanto, que despues de bajado de unas Andas en que venía, todos los otros le venían limpiando las piedras, y pajas del suelo delante él: (1) y llegados donde yo estaba, me dijeron, que venian de parte de Muteczuma su Señor, y que los embiaba para que fuessen con migo: y que me rogaba, que le perdonasse, porque no salía su Persona á me vér, y recibir, que la causa era el estar mal dispuesto. pero que ya su Ciudad estaba cerca; y que pues yo todavia determinaba ir á ella, que allá nos veríamos, y conocería de él la voluntad, que al servicio de Vuestra Alteza tenía; pero que todavia me rogaba, que si fuesse posible, no fuesse alla, porque padecería mucho trabajo, y necesidad, y que el tenía mucha verguenza de no me poder allá proveer, como él deseabas y en esto ahincaron, y porfiaton mucho aquellos Señores; y tanto, que no les quedaba fino decir, que me defenderían el Camino, si todavia porsiasse ir. Yo les satisfice, y aplaqué con las mejores palabras que pude, haciendoles entender, que de mi ida no les podía venir daño, sino mucho provecho. E assí se despidieron, despues de les haber dado algunas cosas de las que yo trahia. E yo me partí luego tras á ellos, muy acompañado de

No solo los Grandes Señores eran llevados en Audas, sino tambien los Caciques

Principales, como el de Cempoal.

<sup>(1)</sup> Aun hoy conservan los Indios la costumbre, ó cortesanía de ir quitando las piedras del camino quando ván delante de alguna Persona de alta dignidad, pues lo hé observado saliendo á el Campo con ellos, y creo lo hacen con otras personas de respeto,

muchas Personas, que parecían de mucha cuenta, como despues pareció serlo. E todavia seguía el Camino por la Costa de aquella gran Laguna, é á una legua de el Aposento donde parti, vi dentro en ella, casi dos tiros de Ballesta, una Ciudad pequeña, que podría ser hasta de mil, ó dos mil Vecinos, toda armada sobre el Agua, fin haber para ella ninguna entrada, y muy Torreada, segun lo que de fuera parecía. (1) E otra legua adelante entramos por una Calzada, tan ancha como una Lanza Gineta, por la Laguna adentro, de dos tercios de legua, y por ella fuimos á dar á una Ciudad, la mas hermosa, aunque pequeña, que hasta entonces habíamos visto, assí de muy bien obradas Casas, y Torres, como de la buena orden, que en el fundamento de ella había, por ser armada toda sobre Agua. Y en esta Ciudad, que será fasta de dos mil Vecinos, nos recibieron muy bien, y nos dieron muy bien de comer. E alli me vinieron á hablar el Señor, y las Personas Principales de ella, y me rogaron, que me quedasse alli á dormir. E aquellas Personas, que con migo iban de Muteczuma. me dijeron, que no parasse, sino que me fuesse á otra Ciudad, que está tres leguas de alli, que se dice Iztapalapa, que es de un Hermano de el dicho Muteczuma. y assi lo hice. E la salida de esta Ciudad, donde comimos, cuyo Nombre al presente no me ocurre á la memoria, es por otra Calzada, que tira una legua grande, hasta llegar á la Tierra-firme. E llegado á esta Ciudad de Iztapalapa, me salió á recibir algo fuera de ella el Señor, y otro de una gran Ciudad, que está cerca de ella, que será obra de tres leguas, que se llama Calnaalcan, (2) y otros muchos Señores que alli me estaban esperando, é me dieron hasta tres, ó quatro mil Castellanos, y algunas Esclavas, y Ropa, é me hicieron muy buen acogimiento.

Ten-

<sup>(1)</sup> Las Ciudades de que aqui hace mencion, fon Iztapaluea la primera, que está despues de Chalco camino para México; despues Thlahuac, Misquic, y Culhuacán, que todas están fundadas en el Agua.

(2) Culhuacán.

Terná esta Ciudad de Iztapalapa doce, ó quince mil Vecinos (1) la qual está en la Costa de una Laguna de Iztapalapa, salada grande, la mitad dentro en el Agua, y la otra sur la sandina. mitad en la Tierra-firme. Tiene el Señor de ella unas Recreo mara. Casas nuevas, que aun no están acabadas, que son tan villoso de ella. buenas como las mejores de España, digo de grandes, y bien labradas, assí de obra de Cantería, como de Carpintería, y fuelos, y complimientos para todo genero de servicio de Casa, excepto Mazonerías, y otras cosas ricas, que en España usan en las Casas, acá no las tienen. Tiene en muchos Quartos altos, y bajos Jardines muy frescos, de muchos Arboles, y Flores olorosas: assímismo Albercas de Agua dulce, muy bien labradas, eon sus escaleras hasta lo fondo. Tiene una muy grande Huerta junto la Casa, y sobre ella un Mirador de muy hermosos Corredores, y Salas, y dentro de la Huerta una muy grande Alberca (2) de Agua dulce, muy quadrada, y las paredes de ella de gentil Cantería: é al rededor de ella un Andén de muy buen suelo ladrillado, tan ancho, que pueden ir por él quatro paseandose, y tiene de quadra quatrocientos pasos, que son en torno mil, y seiscientos. De la otra parté del Anden, hacia la pared de la Huerta, vá todo labrado de Cañas con unas Vergas, y detrás de ellas todo de Arboledas, y Yervas olorofas; y dentro del Alberca hay mucho Pescado, y muchas Aves, assí como Lavancos, (3) y Cercetas, y otros generos de Aves de Agua: y tantas, que muchas veces casi cubren el Agua. Otro día, despues que á esta Ciudad llegué, me partí, y á media legua andada, entré por una Calzada, que vá por medio de esta dicha Laguna dos leguas, fasta llegar à la gran Ciudad

De la Ciudad de Temistitau. Mesicalcingo . Nyciaca, Huchilobabi co; y como fe bace alli la Sal. Llega muchos Principales 4 visitar à Cortes, y Ceremo. nias que hicie.

(2) La Alberca está hoy ocupada por la Laguna de Tezcuco, pero aun se vén

restos, y fragmentos de el Edificio.

<sup>(1)</sup> Iztapalapa conserva hoy el mismo nombre, y muchos vestigios de las Calas, que aqui describe Cortés, pues en medio de sacar tierra para Adobes, se vén unos Terraplenes altos, sobre los que edificaban para defenderle en tiempo de Inundacion.

<sup>(3)</sup> Son innumerables los Lavancos, ó Patos que hoy se matan en la Laguna de varios modos: uno con una Escopeta, ó Fufil muy grande, que llaman los Intios Et- . merili otro cubriendole los Indios la cabeza con un casco de Calabaza, y el cuerpo dentro de la agua les engañan, y cogen por las patas; otro con Redes de noche.

dad de Temixtitán, que está fundada en medio de la dicha Laguna; la qual Calzada es tan ancha como dos Lanzas, y muy bien obrada, que pueden ir por toda ella ocho de Caballo á la par; y en estas dos leguas de la una parte, y de la otra de la dicha Calzada, están tres Ciudades: y la una de ellas, que se dice Mesicalfingo, (1) está fundada la mayor parte de ella, dentro de la dicha Laguna: y las otras dos, que se liaman la una Nyciaca, y la otra Huchilohuchico, (2) están en la Costa de ella, y muchas Casas de ellas dentro en el Agua. La primera Ciudad de estas terná tres mil Vecinos, y la segunda mas de seis mil, y la tercera otra, quatro, o cinco mil Vecinos; y en todas muy buenos Edificios de Casas, y Torres, en especial las Casas de los Señores, y Personas Principales, y de las de sus Mezquitas, ú Oratorios donde ellos tienen sus Idolos. En estas Ciudades hay mucho trato de Sal, que hacen de el Agua de la dicha Laguna, y de la superficie que está en la Tierra, que baña la Laguna, la qual cuecen en cierta manera, y hacen Panes de la dicha Sal, que venden para los Naturales, y para fuera de la Comarca. E assi segui la dicha Calzada; (3) y á media legua, antes de llegar al cuerpo de la Ciudad de Temixtitán, á la entrada de otra Calzada, que viene á dar de la Tierrasirme á esta otra, está un muy fuerte Baluarte con dos Torres, cercado de muro de dos estados, con su pretil almenado por toda la cerca, que toma con ambas Calzadas, y no tiene mas de dos Puertas, una por dó entran, y otra por do salen. Aqui me salieron á vér, y à hablar fasta mil Hombres Principales, Ciudadanos de la dicha Ciudad, todos vestidos de una manera, y habito, y segun su costumbre, bien rico; y llegados á me fablar, cada uno por si facía, en llegando á mi, una Ceremonia, que entre ellos se usa mucho, que ponía cada uno la mano en la Tierra, y la besaba; y assi

<sup>(1)</sup> Mexicalzingo.
(2) Hoy se llama Churubusco, antes Ocholopozco. (1) Galzada, que desde Mexicalzingo vá à la Calzada de San Antona

estuve esperando casi una hora, fasta que cada uno siciesse su Ceremonia. (1) E ya junto á la Ciudad está una Puente de madera de diez pasos de anchúra; y por alli està abierta la Calzada, porque tenga lugar el Agua de entrar, y salir, porque crece, y mengua, y tambien' por fortaleza de la Ciudad, porque quitan, y ponen unas' Vigas muy luengas, y anchas, de que la dicha Puente está hecha, todas las veces que quieren; y de estas hay muchas por toda la Ciudad, como adelante en la Relacion, que de las cosas de ella faré, Vuestra Alteza verá.

Passada esta Puente, nos salió á recebir aquel Señor Muteczuma, con fasta doscientos Señores, todos po, y Magesdescalzos, y vestidos de otra Librea, ó manera de Ropa, sad, con que assimismo bien rica á su uso, y mas que la de los otros; vino d ver e cortes Musec-y venían en dos Procesiones, muy arrimados á las pa-zuma; y lo que redes de la Calle, (2) que es muy ancha, y muy her- bablaron. mosa, y derecha, que de un cabo se parece el atro, y tiene dos tercios de legua, y de la una parte, y de la otra muy buenas, y grandes Casas, assí de Aposentamientos, como de Mezquitas; y el dicho Muteczuma venía por medio de la Calle con dos Señores, el uno á la mano derecha, y el otro á la izquierda: de los quales, el uno era aquel Señor Grande, que dije, que me había falido á fablar en las Andas: y el otro era fu Hermano de el dicho Muteczuma, Señor de aquella Ciudad de Iztapalapa, de donde yo aquel día había partido, todos tres vestidos de una manera, excepto el Muteczuma que iba calzado, y los otros dos Señores defcalzos: (3) cada uno le llevaba de su brazo; y como nos juntamos, yo me apeé, y le fuy á abrazar solo: é

XXI. Pami

(2) Por estár hoy en otra forma las Calles, no se puede dár idéa cabal, pero ella de que habla parece claramente ser, la que desde el Hospital de San Anton atra-

viesa la Ciudad.

<sup>(1)</sup> El modo que aun hoy tienen los Indios, é Indias de faludarle es, befarle 185 manes con mucho respeto; y para dár un Memorial, ò besar la mano cubren la snya con un Panuelo, ó con la Tilma: esto lo hacen con todas las Personas

<sup>(3)</sup> Aunque los Indios seau Caciques andan con Zapatos, pero su Medias, ni Calzetas.

aquellos dos Señores, que con el iban, me detuvieron con las manos, para que no le tocasse; y ellos, y el ficieron assimismo Ceremonia de besar la Tierra; y hecha, mandó aquel su Hermano, que venía con él, que se quedasse con migo, y me llevasse por el brazo, y el con el otro se iba adelante de mi, poquito trecho: v despues de me haber el fablado, vinieron assímismo à me fiblar todos los otros Señores, que iban en las dos Procesiones, en orden, uno en pos de otro, é luego se tornaban à su Processon. E al tiempo que vo llegué & hablar al dicho Muteczuma quitéme un Collar, que llevaba de Margaritas, (1) y Diamantes de vidrio, y se lo eché al cuello, E despues de haber andado la Calle adelante, vino un Servidor suyo con dos Collares de Camarones, embueltos en un paño, que eran hechos de huesos de Caracoles (2) colorados, que ellos tienen en mucho; y de cada Collar colgaban ocho Camarones de Oro, de mucha perfeccion, tan largos casi como un geme: è como se los trajeron, se bolvió á mi, y me los echó al cuello, y tornó á seguir por la Calle, en la forma ya dicha, fasta llegar á una muy grande, y hermosa Casa, que el tenía para nos aposentar, bien aderezada. E alli me tomó por la mano, y me llevó à una gran Sala, que estaba frontero de un Patio por dó entramos. E alli me fizo senrar en un Estrado muy rico, (3) que para él lo tenía mandado hacer, y me dijo, que le esperasse alli, y él se fué: y dende á poco raro, yá que toda la Gente de mi Compañía estaba aposenrada, bolvió con muchas, y diversas Joyas de Oro, y Plata, y Plumajes, y con fasta cinco, ó stis mil Piezas de Ropa de Algodon muy ricas, y de diversas maneras texida, y labrada. (4) E despues de me la haber

(1) Perlas, y Piedras de vidrio, que para los Indios eran de el mayor aprecio, y nunca visto Piezas de Vidrio, ó Christal.

(2) Assi se llaman hoy Camarones, que corresponden en algun modo à los 'Collares de Corál.

(4) Se la tributaban algunos Pueblos, como se vé en la Fig, 2.

<sup>(3)</sup> Se sentaban tendidos como los Afráticos, en el suelo, ó sobre unas Al-

dado, se sentó en otro Estrado, que luego le ficieron allí junto con el otro, dode yo estaba: y setado, propuso en esta manera.

Muchos dias ha, que por nuestras Escrituras tenemos de nuestros antepasados noticia, que vo, ni todos los que en esta tierra habitamos, no somos Naturales de ella, fino Estrangeros, y venidos à ella de partes muy estrañas, (I) é tenemos assi mismo, que à estas partes trajo nuestra Generacion un Señor, cuyos Vafallos todos eran, el qual se bolvió à su noturaleza, y despues torno a venir: dende en mucho tiempo, y tanto, que ya estaban casados los que habian quedado con las mugeres naturales de la tierra, y tentan mucha Generacion, y fechos Pueblos donde vivian: e queriendolos llevar con figo, no quiseron ir, ni menos recibirle por Señor: y assi se bolvió. E siempre hemos tenido, que de los que de él descendiessen habian de venir à sojuzgar esta tierra, y a rosotros como a sus Vasallos. E segun de la parte, que Vos decis que venis, que es à do sole el Sol, (2) y las cosas, que decis de este gran Señor, o Rey, que acá os embio: creemos, y tenemos por cierto el ser nuestro Señor natural: en especial, que nos decis, que el á muchos dias, que tiene noticia de nosotros. E por tanto Vos sed cierto, que os obedeceremos, y ternémos por Señor en lugar de esse gran Señor, que azcis, y que en ello no habia falta, ni engaño alguno: é bien podéis en toda la tierra, digo, que en la que vo en mi Señorto poséo, mandar a vuestra voluntad, porque será obedecido, y fecho, y todo lo que nosotros tenemos es para lo que Vos de ello quisieredes disponer. E pues estais en vuestra naturaleza, y en vuestra Casa, holgad, y descansad de el trabajo de el Camino, y guerras que habeis tenido, que muy bien se todos los que se Vas han ofrecido de Puntunchan (3) aca, é bien sé, que de los de Cempoal, y de Tlaxealtecal os han dicho muchos males de mi, no creais mas de lo que por vuestros ojos veredes, en especial de aque-Ilos, que son mis Enemiges, y algunos de ellos eran mis Vasallos,

<sup>(1)</sup> Los Mexicanos por Tradicion vinieron por el Norte de la Provincia de Quivira, y se saben ciertamente sus Manssones, y en prueba evidente la Conquista de el Imperio Mexicano, le hicieron los Tultecas, ó de Tula, que era la Corte.

<sup>(2)</sup> Este sué equivocada creencia de los Indios, por que sus antecessores vinieron por la parte de el Norte, y aun viniendo de la Peninsula de Yucatán, decían con verdad, de el Oriente, respecto de México.

<sup>(3)</sup> Provincia de Potinchán, ó Potonchán en Tabasco; hoy se llama el Pueblo, la Victoria, en Mexicano Potonchán significa lugar, que hiede.

y hanseme rebelado con vuestra venida, y por se favorecer con Vos lo dicen; los quales se, que tambien os han dicho, que yo tenta las Casas con las paredes de oro, y que las esteras de mis estrados, y otras cosas de mi servicio, eran assi mismo de oro. y que yo, que era, y me facia Dios, y otras muchas cofas. Las Calas va las veis, que son de piedra, y cal, y tierra. Y entonces alzó las Vestiduras, y me mostró el cuerpo diciendo à mi: Veisme agui, que so de carne, p hueso como Vor, (I) y como cada uno, y que joy mortal, y palpable, asiendose el con sus manos de los brazos, y de el cuerpo: ved como os han mentido, Verdad es, que yo tengo algunas cosas de oro, que me han quedado de mis Abuelos: todo lo que yo tuviere teneis cada vez, que Vos lo quisieredes: yo me voy à otras Cafas, donde vivo: agui sereis proveido de todas las cosas necesarias pora Vos. y vuestra Gente, e no recibais pena alguna, pues estais en vuestra casa, y naturaleza. Yo le respondi á todo lo que me dixo, satisfaciendo á aquello, que me pareció que convenía, en especial en hacerle creer, que Vuestra Magestad era á quien ellos elperaban, (2) é con esso se despidió, y ido, fuimos muy bien proveídos de muchas gallinas, y pan, y frutas, y otras cosas necesarias, especialmente, para el servicio de el Aposento. E de esta manera estuve seis dias muy bien proveído de todo lo necesario, y visitado de muchos de aquellos Señores.

XXII. Engaño del Caci que de Alme ria contra el Gobernador de la Veracruz, y como la toma ron los Caste ilanos.

Ya muy Católico Señor dije al principio de esta, como á la sazon, que yo me partí de la Villa de Veracruz en demanda de este Señor Muteczuma, deje en ella ciento y cincuenta hombres, para facer aquella fortaleza, que dejaba comenzada: y dije assímismo, como había dejado muchas Villas, y fortalezas de las Comarcas à aquella Villa, puestas debajo de el Real dominio de Vuestra Alteza, y á los Naturales de ella muy, seguros, y por ciertos Vasallos de vuestra Magestad, que estando

en:

(2) Pudo sin mentir decír, que de el Oriente vino à todas las Gentes su redencion, y que el Rey de España sué el Instrumento, para que lograssen la convertion los Indios.

<sup>(1)</sup> Es digna de reparo esta expression, pues aunque los Mexicanos tributaban la mayor veneracion à su Emperador, conocían, que era Hombre de carne y hueso.

en la Ciudad de Churultecal, (1) recibi letras de el Capitan, que yo en mi lugar dejé en la dicha Villa: por las quales me fizo saber, como Qualpopoca, Señor de souella Ciudad, que se dice Almeria, (2) le había embiado á decir por sus mensajeros, que él tenía de ser Vafallo de Vuestra Alteza, y que si fasta entonces no había venido, ni venía á dar la obediencia, que era obligado, y á se ofrecer por tal Vasallo de Vuestra Magestad con todas sus tierras: la causa era, que había de pasar por tierra de sus enemigos, y que temiendo ser de ellos ofendido, lo dejaba; pero, que le embiase quatro Españoles, que viniessen con él: porque aquellos por cuya tierra había de pasar, sabiendo á lo que vensan no lo enojarian, y que el vernía luego, y que el dicho Capitan, creyendo ser cierro lo que el dicho Qualpopoca le embiaba á decir, y que assí lo habían hecho otros muchos, le había embiado los dichos quatro Españoles, y que despues. que en su casa los tuvo, los mandó matar por cierta mapera, como que pareciese, que el no hacía, y que había muerto los dos de ellos, y los ouros dos se habían escapado por unos Montes heridos, y que él había ido sobre la dicha Ciudad de Almería con cinquenta Españoles, y los dos de Caballo, y dos tiros de polvora, y con hasta ocho, ó diez mil Indios de los Amigos nuestros, y que había peleado con los Naturales de la dicha Ciudad, y muerto muchos de los Naturales de ella, y los demás echado fuera, y que la habían quemado, y destruido: porque los Indios, que en su Compañía llevaban, como eran sus enemigos, habían puesto en ello mucha diligencia. E que el dicho Qualpopoca, Señor de la dicha Ciudad con otros Señores sus aliados, que en su favor habían venido allí, se habían escapado huyendo, y que de algunos prisioneros, que tomó en la dicha Ciudad se habían informado, cuyos eran los que allí estaban en defensa de ella, y la causa porque había muerto á los Españoles, que el embió. La qual dis que fue, que el dicho Y 2 Ma-

<sup>(1)</sup> Cholula.

<sup>(2)</sup> Assi llamada por Cortés, y por los Mexicanos Nauthla,

CARTA DE RELACION

84 Muteczuma había mandado al dicho Qualpopoca, y á los otros, que allí habían venido como á sus Vasallos que eran, que saliendo yo de aquella Villa de la Veracruz fuessen sobre aquellos, que se le habían alzado, y ofrecido al Servicio de Vuestra Alteza, é que tuviessen todas las formas, que ser pudiessen para matar los Espanoles, que vo allí dejasse, porque no les ayudassen, ni fa-

voreciessen, y que á esta causa lo habían hecho.

Passados, invictissimo Principe, seis dias despues, que en la gran Ciudad de Temistitan entré, é habiendo visto algunas cosas de ella, aunque pocas, segun las que hay que ver, y notar: por aquellas me pareció, y aun por lo que de la tierra había visto, que convenía al Real Servicio, v á nuestra seguridad, que aquel Señor estuviesse en mi poder, y no en toda su libertad, (1) porque no mudasse el propósito, y voluntad, que mostraba en servir á Vuestra Alteza, mayormente, que los Españoles somos algo incomportables, é importunos, é porque enojandose nos podría hacer mucho daño, y tanto, que no oviesse memoria de nosotros, segun su gran poder; é tambien, porque teniendole con migo, todas las otras tierras, que á él eran Súbditas, venían mas ayna al conocimiento, y Servicio de Vueltra Mageltad, como despues sucedió: determiné de lo prender, y poner en el Aposento, donde yo estaba, que era bien fuerte; y porque en su prision no oviesse algun escándalo, ni alboroto, pensando todas las formas, y maneras, que para lo hacer sin este debia tener, me acordé de lo que el Capitan, que en la Veracruz había dejado, me había escrito, cerca de lo que había acaecido en la Ciudad de Almería, segun, que en el Capítulo antes de este hé dicho, y como se había sabido, que todo lo allí subcedido había sido por mandado de el dicho Moteczuma; y dejando buen recaudo en las encrucijadas de las Calles, me fuy á las Casas de el dicho

XXIII. buen modo con que prendid Cortes d Muteczuma.

<sup>(1)</sup> Fué grande prudencia, y Arte-militar haber asegurado á el Emperador, por que Gno quedaban expuestos Hernan Cortés, y sus Soldados á perecer á traycion, y teniendo seguro a el Emperador se aseguraba a si mismo, pues los Españoles no se confian ligeramente: Jonathas sue muerto, y sorprendido por haberse confiado de Triphon. lib, 1. Machab, cap. 12.

cho Muterzuma, como otras veces había ido á le ver; y despues de le haber hablado en burlas, y cosas de placer, y de haberme el dado algunas loyas de Oros y una Hija suya, y otras Hijas de Señores á algunos de mi Compañía, le dije, que va sabía lo que en la Ciudad de Nautecal, ó Almeria había acaecido, y los Españoles que en ella me habían muerto: y que Qualpopoca daba por disculpa, que todo lo que había hecho, había fido por su mandado, y que como su Vasa. lle no había podido hacer otra cofa; y porque yo creía; que no era assí, como el dicho Qualpopoca decía, y que antes era por se escusar de culpa, que me parecia que debia embiar por el, y por los otros Principales, que en la muerte de aquellos Españoles se habían hallado, porque la verdad se supiesse, y que ellos suessen castigados, y Vuestra Magestad supiesse su buena voluntad claramente; y en lugar de las Mercedes, que Vueftra Alteza le había de mandar hacer, los dichos de aquellos malos no provocassen á Vuestra Alteza á ira contra él, por donde le mandasse hacer dano, pues la verdad era al contrario de lo que aquellos decian, y yo estaba de él bien satisfecho. Y luego á la hora mandó Ilamar ciertas Personas de los suyos, á los quales dió una figura de Piedra pequeña, á manera de Sello, que él tenía atado en el Brazo (1) y les mandó, que fuelsen á la dicha Ciudad de Almeria, que está sesenta, ó setenta leguas de la de Muxiitán, (2) y que traxessen al dicho Qualpopoca, y se informassen en los demas, que habian sido en la muerte de aquellos Españoles, y que assimismo los truxessen; y si por su voluntad no quisiessen venir, los truxessen presos; è si se pusiessen en relistir la prisson, que requiriessen á ciertas Comunidaides Comarcanas á aquella Ciudad, que alli les señaló, para que fuessen con mano armada para los prenders por manera, que no viniessen sin ellos. Los quales luego 7. fe

<sup>(1)</sup> En unas Naciones sellaban con el Anillo, y los Mexicanos le trahien aristo do en el Brazo. (2) Tenuxtitlán, ó México.

se partieroni y assi idos, le dije al dicho Muteczuma: que yo le agradecía la diligencia, que ponía en la prision de aquellos, porque yo había de dar cuenta á Vuestra Alteza de aquellos Españoles. E que restaba para yo dalla, que él estuviesse en mi Posada, hasta tanto que la verdad mas se aclarasse, y se suplesse ser sin culpas y que le rogaba mucho, que no recibiesse pena de ello, porque él no había de estár como preso, sino en toda fu libertad: y que en el fervicio, y mando de fu Señorio yo no le ponía ningun impedimento: y que escogiesse un Quarto de aquel Aposento, donde vo estaba. qual él quisiesse, (1) y que alli estaria muy á su placer, y que fuesse cierto, que ningua enojo, ni pena se le había de dár: antes de mas de su servicio, los de mi Compañía le fervirian en todo lo que el mandasse. Acerca de esto pasamos muchas pláticas, y razones, que ferían largas para las escribir, y aun para dár cuenta de ellas á Vuestra Alteza, algo prolijas, y tambien no suftanciales para el caso; y por tanto, no diré mas, de que finalmente el dijo, que le placía de se ir con migo: y mandó luego ir á aderezat el Aposentamiento, donde él quiso estar, el qual fue muy puesto, y bien aderezado; y hecho esto, vinieron muchos Señores, y quitadas las Vestiduras, y puestas por bajo de los brazos, v descalzos, trahían unas Andas, no muy bien aderezadas. Ilorando, lo tomaron en ellas, con mucho filencio: y assi nos faymos hasta el Aposento donde estaba, sin haber alboroto en la Ciudad, aunque se comenzó á mover. (2) Pero sabido por el dicho Muteczuma, embió á mandar, que no lo hubiesse: y assí hubo toda quietud, segun que antes la había, y la hubo todo el tiempo, que yo tuve preso al dicho Muteczuma, porque el estaba muy á su placer, y con todo su servicio, segun en su

<sup>(1)</sup> Este Palacio estaba donde hoy las Casas de el Marqués del Valle.
(2) Siempre llegó Cortés à comprehender, que era imposible mantenerse en toda su libertad un Emperador tan poderoso como Muteczuma, reconociendose por Vafatlo de el Rey de España, y que habla de costar mucha sangre, y haber Row boluciones en los Indios; por que ya vesan que los Españoles erae Hembros, y tos Caballos Bestias.

Casa lo tenía, que era bien grande, y maravilloso, segun adelante diré. E yo, y los de mi Compañía le haciamos todo el placer, que á nosotros era posible.

E habiendo pasado quince, ó veinte días de su prisson, vinieron aquellas Personas, que había embiado por Qualpopoca, y los otros, que habían muerto los Españoles, é trajeron al dicho Qualpopoca, y á un Hijo Juyo, y con ellos quince Personas, que decian que eran Principales, y habían fido en la dicha muerte. E al dicho Qualpopoca trahían en unas Andas, y muy á manera de Señor, como de hecho lo era. E trahídos, me los entregaron, y yo los hice poner á buen recaudo. son sus prissones; y despues que confesaron haber muerto los Españoles, les hice interrogar si ellos eran Vasallos de Muteczuma? Y el dicho Qualpopoca respondió, que si había otro Señor, de quien pudiesse serlo? (1) casi diciendo, que no había otro, y que si eran. E assimismo les pregunté, si lo que alli se había hecho si había sido por su mandado? y dijeron que no, aunque despues, al tiempo que en ellos se executó la sentencia. que fuellen quemados, todos à una voz dijeron, que era verdad que el dicho Muteezuma se lo había embiado á mandar, y que por su mandado lo habían hecho. E alsi fueron estos quemados publicamente en una Plaza, sin haber alboroto algunos y el día que se quemaron, porque confesaron que el dicho Muteczuma leshabía mandado, que matassen á aquellos Españoles, le hice echar unos Grillos, de que el no recibió poco espanto: aunque despues de le haber fablado, aquel día se los quité, y el quedó muy contento; y de alli adelante siempre trabajé de le agradar, y contentar en todo lo á mi posible: en especial que siempre publiqué, y dije á todos los Naturales de la Tierra, assi Señores, como á los que á mi venían, que Vuestra Magestad era servido, que el dicho Muteczuma se estuviesſe Z 2

XXIV. Como fuero llevados presos à México Qualpopos ca, y otros; y entregados à Cortés, los bizo quemar, y en tanto puso Grillos à Musteczuma, que le quitó poco despues.

<sup>(</sup>s) De estas palabras se infiere, que el Imperio de Mutegzuma era universal, y solo los Tlascaltecas rehusaban reconocerle,

----

se en su Señorio, reconociendo el que Vuestra Alteza sobre él tenía, y que servirían mucho á Vuestra Alteza en le obedecer, y tener por Señor, como antes que yo à la Tierra viniesse le tenían. E sué tanto el buen tratamiento que vo le hice, y el contentamiento que de mi tenía, que algunas veces, y muchas, le acometí con su libertad, rogandole que fuesse á su Casa; y me dijo. todas las veces que se lo decía, que el estaba bien alli, y que no quería irse, porque alli no le faltaba cosa de lo que el queria, como si en su Casa estuviesse: é podria set, que yendose, y habiendo lugar que los Señores de la Tierra, sus Vasallos le importunassen, ó le induciessen à que hiciesse alguna cosa contra su voluntade que fuesse, fuera del servicio de V. A, y que él tensa propuesto de servir à Vuestra Magestad en todo lo á él posible: y que hasta canto, que los tuviesse informados de lo que queria hacer, y que el estaba bien alli; por que aunque alguna cosa le quisiessen decir, que con respondelles, que no estaba en su libertad, se podría escufar, y eximir de ellos; y muchas veces me pidió licencia para se ir á holgar, y pasar tiempo á ciertas Casas de placer, que el tenía, assí fuera de la Ciudad. como dentro, (1) y ninguna vez se la negué. E sué muchas veces á holgar con cinco, ó seis Españoles á una. y dos leguas fuera de la Ciudad, y bolvia siempre muy alegre, y contento al Aposento, donde yo le tenia. E siempre que salía, hacía muchas Mercedes de Joyas, v Ropa, assi à los Españoles, que con el iban, como à sus Naturales, de los quales siempre iba tan acompanado, que quando menos con el iban, pasaban de cres mil hombres, que los mas de ellos eran Señores, y Personas Principales: é siempre les hacia muchos: Banquetes, y Fiestas, que los que con el iban, tenían bien que contar.

Def-

<sup>(1)</sup> Siete Palacios tenía Muteczuma en Tlatelulco, en la Ciudad, y fuera de ella.

Despues que yo conocí de el muy por entero. gener mucho deseo al servicio de Vuestra Alteza, le roque, que porque mas enteramente yo pudiesse hacer Relacion à Vuestra Magestad de las cosas de esta Tierra. que me mostrasse las Minas, de donde se sacaba el Oro: el qual, con muy alegre voluntad, segun mostró, dijo que le placía. E luego hizo venir ciertos Servidores suyos, y de dos en dos repartió para quatro Provincias. donde dijo que se sacaba: é pidiome que le diesse Espanoles, que fuessen con ellos, para que lo viessen sacar: é assímismo yo le díácada dos de los suyos otros dos Españoles. E los unos fueron á una Provincia, que fe dice (1) Cuzula, que es ochenta leguas de la gran Ciudad de Temixtitán: é los Naturales de aquella Provincia son Vasallos del dicho Muteczuma: è alli les mostraron tres Rios, y de todos me trajeron muestra de Oro, y muy buena, aunque facada con poco aparejo, porque no tenían otros Instrumentos mas de aquel, con que los Indios lo sacans y en el camino pusaron tres Provincias, segun los Españoles dijeron, de muy hermofa Tierra, y de muchas Villas, y Ciudades, y otras Poblaciones en mucha cantidad, y de tales, y tan buenos Edificios, que dicen, que en España no podían ser mejores. En especial me dijeron, que habían visto una Casa de Aposentamiento, y Fortaleza, que es mayor, y mas fuerte, y mas bien edificada, que el Castillo de Burgoss y la Gente de una de estas Provincias, que se llama Tamazulapa, (2) era mas vestida que estotra, que habemos vilto, y segun á ellos les pareció, de mucha razon. Los otros fueron à otra Provincia, que se dices Malinaltebeque, (3) que es otras setenta leguas de la dicha gran Ciudad, que es mas hacia la Costa de la Mar. E assimilmo me trajeron muestra de Oro de un Rio grande, que por alli pasa. E los otros sueron á una AA

XXV. Edis bia Muteczus ma algunos Ino dios á las Proo vincies de Cuzula. Tamaza. lapa, Malinalo tebeque, y Teo nis, acompanando d dos Efpañoles , y que? Del Caci. qué de la de Coatelicaman . v muchos Rios de que se lace Oro: y de la Provincia de Tucbitebeque.

<sup>(</sup>x) Las Provincias, y Pueblos de donde tributaban barras de Oro, se reconorcen en la Fig. 2.

<sup>(2)</sup> Tamazulapa está en la Diocesis de Oaxacas
(3) Malinaltepec está en la Diocesis de Oaxacas

Tierfa, que está este Rio arriba, que es de una Gente diferente de la Lengua de Culúa, á la qual llaman Tenis: v el Señor de aquella Tierra se llama Coatelicamat. (1) y por tener su Tierra en unas Sierras muy altas. y asperas, no es sujeto al dicho Muteczuma, y tambien porque la Gente de aquella Provincia es Gente muy guerrera, y pelean con Lanzas de veinte, y cinco. y treinta palmos; y por no ser estos Vasallos de el dicho Muteczuma, los Mensajeros que con los Españoles iban, no ossaron entrar en la Tierra, sin lo hacer saber primero al Señor de ella, y pedir para ello licencia. diciendole, que iban con aquellos Españoles á vér las Minas del Oro, que tenían en su Tierra, y que le rogaban de mi parte, y del dicho Muteczuma su Señor. que le hobiessen por bien. El qual dicho Coatelicamat respondió que los Españoles, que el era muy contento que entrassen en su Tierra, y viessen las Minas, y todo lo demás que ellos quisiessen; pero que los de Culúa, que son los de Muteczuma, no habían de entrar en su Tierra, porque eran sus Enemigos. Algo estubieron los Españoles perplejos, en si irian solos, ó no, porque los que con ellos iban les dijeron, que no fuessen, que les matarian, é que por los matar no consentian que los de Culúa entrassen con ellos; y al fin se determinaron á entrar folos, é fueron de el dicho Señor, y de los de su Tierra muy bien recibidos, y les mostraron siete: n ocho Rios, de donde dijeron, que ellos sacaban el. Oro, y en su presencia lo sacaron los Indios, y ellos. me trajeron muestra de todo: y con los dichos Espanoles me embió el dicho Coatelicamat ciertos Mensajeros suyos, con los quales me embió à ofrecer su Persona, y Tierra al servicio de Vuestra Sacra Magestad, y me embió ciertas Joyas de Oro, y Ropa de la que ellos tienen. Los otros fueron á otra Provincia, que se dice, Tuchitebeque, (2) que es casi en el mismo dere-

- ciñ

<sup>(1)</sup> Era Señor de Tenich, que está el Rio arriba de Maninaltepec.
(2) Hoy es de la Diocess de Oaxaca Xuchitepec.

cho hacia la Mar, doce leguas de la Provincia de Malinaltebeque, donde ya hé dicho que se halló Oro: é alli les mostraron otros dos Rios, de donde assimismo sacaron muestra de Oro.

E porque alli, segun los Españoles que allá fueron me informaron, hay mucho aparejo para hacer Estancias, y para sacr Oro, rogue al dicho Muteczuma, que en aquella Provincia de Malinalrebeque, porque era para ello mas aparejada, hiciesse hacer una Estancia para Vuestra Magestad; y puso en ello tanta diligencia, que dende en dos meses que yo se lo dije, estaban sembradas sesenta hanegas de Maiz, y diez de Frixoles, y dos mil pies de Cacap, (1) que es una Fruta como Almendras, que ellos venden molida: y tienenla en tanto, que se trata por Moneda (2) en toda la Tierra, y con ella se compran todas las cosas necesarias en los Mercados, y otras partes. E había hechas quatro Casas muy buenas, en que en la una, demás de los Aposentamientos, hicieron un Estanque de Agua, y en él pusieron quinientos Patos, que acá tienen en mucho, porque se aprovechan de la pluma de ellos, y los pelan cada año, y hacen lus Ropas con ella: y pusieron hasta mil, y quinientas Gallinas, sin otros aderezos de Grangerías, que muchas veces, juzgadas por los Españoles que la vieron, la apreciaban en veiote mil Pesos de oro. Assimismo le rogné al dicho Muteczuma, que me dijesse, si en la Costa de la Mar había algun Rio, ó Ancón, en que los Navios que viniessen pudiessen entrar, y estár seguros. El qual me respondió, que no lo sabías pero que él me faría pintar toda la Costa, y Ancones, y Rios de ella, y que embiasse yo Españoles á los ver, y que él me daría quien los guiasse, y fuesse con ellos, y assí lo hizo. E otro día me trujeron figurada en un paño toda la Costa: y en ella parecía un Rio, que salía á la Mar, mas abierto, segun la figura, que los otros: el qual parecía estár

XX VI. File bricas, y Pefa queria, que & ruego de Corà tes mando bacer Museczna ma en Maninilaltebeque: y Descripcion de la Costa, Got fos, y Rios, que entran en el Mar, que man. do pinsar. Em bio Cortes & buscar Puerto. v le trata de el de Chalchimera, o Santivan; en la Provincia de Quacalco, y de su Cacique. llamado Tucbintecla. y sus dadivas, y ofres cimientes.

<sup>(1)</sup> Este es el Cacao, de que se hace el Chocolate: vease la Fig. 2.
(2) Aun hoy se conserva en las Tiendas dár granos de Cacao en lugar de Moneclas de cobre, por ser la menor de plata acuñada de valot de diez quartos, y méso de España, y en la America es un medio reals.

entre las Sierras, que dicen (1) Sanmyn, y son tanto en un Ancon por donde los Pilotos hasta entonces creian que se partía la Tierra en una Provincia, que se dice Mazamalco; (2) y me dijo, que viesse yo á quien queria embiar, y que el proveeria como se viesse, y supiesse todo: y luego señalé diez Hombres, y entre ellos algunos Pilotos, y Personas que sabían de la Mar. E con el recaudo que él dió, se partieron, y fueron por toda la Costa, desde el Puerto de Chalchilmeca (3) que dicen de San Juan, donde yo desembarque, y anduvieron por ella sesenta, y tantas leguas, que en ninguna parte hallaron Rio, ni Ancon donde pudiessen entrar Navios ningunos, puesto que en la dicha Costa había muchos, y muy grandes, y todos los sondaron con Canoas, y assí llegaron á la dicha Provincia de Quacalco, (4) donde el dicho Rio está; y el Señor de aquella Provincia, que se dice Tuchintecla, los recibió muy bien, y les dió Canoas para mirar el Rio: é hallaroa en la entrada de él dos brazas, y media largas, en lo mas bajo de bajar, y subieron por el dicho Rio arriba doce leguas, y lo mas bajo que en él hallaron fueron cinco, o seis brazas. E segun lo que de el vieron, se cree, que sube mas de treinta leguas de aquella hondúra: y en la Ribera de él hay muchas, y grandes Po-blaciones, y toda la Provincia es muy llana, y muy fuerte, y abundosa de todas las cosas de la Tierra, y de mucha, y casi innumerable Gente. E los de esta Provincia no fon Vasallos, ni Súbditos de Muteczuma, antes sus Enemigos, E assimismo el Señor de ella, al tiempo que los Españoles llegaton, les embió á decir, que los de Culúa no entrassen en su Tierra, porque eran sus Enemigos. E quando se bolvieron los Españoles á mi con esta Relacion, embió con ellos ciertos Menfajeros, con los quales me embió ciertas Joyas de Oro, y

<sup>(1)</sup> Pueden fer las que hoy se llaman de San Martin Obispado de Oavaca.
(2) Gomara diceGuazacualco, y lo cierto es, q es entre las Sierras de S. Martin, y S. Anton

<sup>(3)</sup> Este es el Puerto de Vera-Cruz.
(4) Hoy Rio Cuasacealco de la Diocesis de Oaxaca.

Cueros de Tigres, y Plumajes, y Piedras, y Ropa; y ellos me dijeron de su parte, que había muchos días, que Tuchintela su Señor tensa noticia de mi : porque los de Putunchán, que es el Rio de Grijalúa, (1) que fon sus Amigos, le habían hecho saber, como yo había pasado por alli, y había peleado con ellos, por que no me dejaban entrar en su Pueblo; y como despues quedamos Amigos, y ellos por Vafallos de Vuestra Magestad. E que él assimismo se ofrecia á su Real servicio, con toda su Tierra, è me rogaba, que le tuviesse por Amigo con tal condicion, que los de Culúa no entrassen en su Tierra, è que yo viesse las cosas que en ella había, de que se quisiesse servir Vuestra Alteza, y que él daria

de ellas, las que yo señalasse en cada un año.

Como de los Españoles que vinieron de esta Provincia me informé, ser ella aparejada para poblat; y de el Puerto, que en ella había hallado, holgué mucho: porque despues que en esta Tierra salté, siempre hé trabajado de buscar Puerto en la Costa de ella: tal, que estuviesse á propósito de poblar, y jamás lo había hallado, ni lo hay en toda la Costa, desde el Rio San Anton, que es junto al de Grijalúa hasta el de Panuco, que es la Costa abajo, adonde ciertos Españoles, por mandado de Francisco de Garay, sueron á poblar; de que adelante á Vuestra Alteza hare Relacion. E para mas me certificar de las cosas de aquella Provincia, y Puerto, y de la voluntad de los Naturales de ella, y de las otras cosas necesarias á la poblacion, torné á embiar ciertas Personas de las de mi Compañía, que tenían alguna experiencia para alcanzar lo susodicho. Los quales sueron con los Mensajeros, que aquel Señor Tuchintecla me había embiado, y con algunas cosas que yo les di para él. E ilegados, fueron de él bien recibidos: y tornaron á vér, y fondar el Puerto, y Rio, y ver los Assientos que habia en él, para hacer el Pueblo. E de todo me trajeron verdadera, y larga relacion: é dijeron, que había rodo  $\mathbf{B} \mathbf{B}$ 10

XXVII. Con la Relacion de los Españales. que fueron & buscar Puerto. embra Cortés & reconocerle pa. ra poblar, 5 gusto que reci. bid Tuchintes cla, de que po. blassen en sa Provincia.

<sup>(1)</sup> Este Rio conserva hoy su nombre, y tiene el de Tabasco, por domde desemboca en el Occeano.

CARTA DE RELACION

1 Page 1 Page 1

lo necesario para poblar. E que el Señor de la Provincia estaba muy contento, y con mucho deseo de servir á Vnestra Alteza. E venidos con esta relación, luego despaché un Capitan con ciento, y cincuenta hombres, para que fuessen á trazar, y formar el Pueblo, y hacer nna Fortaleza: porque el Señor de aquella Provincia fe me había ofrecido de la facer: y assimismo todas las eosas que fuessen necesarias, y le mandassen: y aun hizo seis en el Assiento, que para el Pueblo señalaron: y dijo, que era muy contento, que fuessemos alli á po-

blar, y estar en su Tierra.

XXVIII. De la Provincia de Aculuacin , y Ciudad de Tezcuco, Acuru. ma, y Orumpa, y como Cacamacin , Senor de ellas, fe rebelo, y fue pre fo, y entregado & Cortes. que bizo elegir en Ju lugar à Cu cuzcacin, su Herinano.

94

En los Capítulos pasados, muy Poderoso Señor, dije, como al tiempo que yo iba á la gran Ciudad de Temixtitán, me había talido al Camino un gran Señor. que venia de parte de Muteczuma: e segun lo que despues de él supe, él era muy cercano Deudo de Mureczuma, y tenía su Señorio junto al del dicho Muteczuma: cuyo nombre era Haculuacán. (1) E la Cabeza de él es una muy gran Ciudad, que está junto á esta Laguna salada: que hay desde ella, yendo en Canoas por la dicha Laguna hasta la dicha Ciudad de Temixtitán feis leguas, y por la tierra diez. E llámase esta Ciudad Tezcuco, (2) y serà de hasta treinta mil Vecinos. Tienen, Señor, en ella muy maravillosas Casas, v Mezquitas, y Oratorios muy grandes, y muy bien labrados. Hay muy grandes Mercados: y demás de esta Ciudad, tiene otras dos, la una á tres leguas de esta de Tezcuco, que se llama Acuruman, (3) y la otra á feis leguas, que se dice Otunpa. (4) Terná cada una de estas hasta tres mil, ó quatro mil Vecinos, Tiene la dicha Provincia, y Señorío de Haculuaçán otras Aldéas. y Alquerías en mucha cantidad, y muy buenas Tierras. y sus Labranzas. E confina este Señorio por la una parte, con la Provincia de Tascaltecal, de que ya á Vues-

(1) El Senorio de Culhuacán.

and the second

<sup>(2)</sup> El mismo nombre conserva hoy, y se tarda lo mismo en llegar con

Acurumán, hoy Oculma. (4) Esta es Otumba.

tra Magestad hé dicho. Y este Señor, que se dice Caeamazin, despues de la prisson de Muteczuma, se rebeló, assí contra el servicio de Vuestra Alteza, a quien sehabía ofrecido, como contra el dicho Muteczuma, Y puesto que por muchas veces fue requerido, que vimelle à obedecer los Reales mandatos de Vuestra Magestad, nunca quiso. Aunque demás de lo que vo le embiaba á requetir, el dicho Muteczuma se lo embiaba à mandar: antes respondia, que si algo le querian, que faessen á su Tierra, y que allá vérian para quanto era, y el servicio que era obligado á hacer. E segun yo me informe, tenía gran copia de Gente de Guerra junta, y todos para ella bien á punto. Y como por amonestaciones, ni requerimientos yo no lo pude atrahér: hablé al dicho Muteczuma, y le pedí su parecer de lo que debiamos facer, para que aquel no quedasse sin castigo de su rebelion. El qual me respondió: que quererle tomar por guerra, que se ofrecia mucho peligro: porque él era gran Señor, y tenía muchas fuerzas, y Gente; y que no se podía tomar tan sin peligro, que no muriesse mucha gente. Pero que él tenía en su Tierra de el dicho Cacamazin muchas Personas Principales, que vivian con él, y les daba su salario; que él fablaria con ellos, para que atragessen alguna de la gente de el dicho Cacamazin á si; y que trahída, y estando seguros, que aquellos favorecerían nuestro partido, y se podría prender seguramente. E assi sué, que el dicho Muteczuma hizo sus conciertos de tal manera, que aquellas Perfonas atrageron al dicho Cacamazin, á que se juntasse con ellos en la dicha Ciudad de Tezcuco, para dár orden en las cosas, que convenían á su Estado, como Perfonas Principales, y que les dolía, que él hiciesse cosas, por donde perdiesse. E assi se juntaron en una muy gentil Cafa del dicho Cacamazin, que está junto á la Cofta de la Laguna. Y es de tal manera edificada, que por debajo de toda ella (1) navegan las Canoas, y falen á BB 2

<sup>(1)</sup> A el pie, o immediato á ella, y aun hoy se muestra el Conducto subtere ranco.

la dicha Laguna. Alli secretamente tenian adetezadas ciertas Canoas con mucha gente apercebida; para si el dicho Cacamazin quisiesse resistir la prisson. Y estando en su Consulta, lo tomaron todos aquellos Principales, antes que suessen sentidos de la Gente de el dicho Cacamazin; y lo metieron en aquellas Cangas, y falieron á la Laguna: y pasaron á la gran Ciudad; que como yo dije, está seis leguas de alli. E llegados, lo pusieron en unas Andas, como su Estado requería, ó lo acostumbraban, y me lo rrujeron: al qual yo hize echar unos Grillos, y poner á mucho recaudo. E tomado el parecer de Muteczuma, puse en nombre de Vuestra Alreza en aquel Señorio á un Hijo suyo, que se decia Cucuzcacin. Al qual hize que todas las Comunidades, y Señores de la dicha Provincia, y Señorio le obedeciessen por Señor, hasta tanto que Vuestra Alteza fuesse servido de otra cosa. E assí se hizo, que de alli adelante todos lo tubieron, y lo obedecieron por Señor : como al dicho Cacamazin: y él fue obediente en todo lo que yo de parte de Vuestra Magestad le mandaba.

TXIX. Hace quntar todos los Señores, y los babla fobre dar la obediencia al Rey; gra cantidad de Oro, Plata, y otras Albajas, va embiar à su Magefied.

Pasados algunos pocos días despues de la pri-Muteczuma sion de este Cacamazin, el dicho Muteczuma hizo llamamiento, y Congregacion de todos los Señores de las Ciudades, y Tierras alli Comarcanas: y juntos me embió á decir, que subiesse adonde él estaba con ellos, é llegado yo, les habló en esta manera. Hermanos, y Amigos mios, ya fabets, que de mucho tiempo aca, vofotros, y vuestros Padres, y Abuelos habets sido, y sois Subditos, y Vaque dieron pa Sallos de mis Antecesores, y mios; é sempre de ellos, y de mi haveis fide muy bien tratados, y honrados: e vesotros assimismo haveis hecho lo que buenos, y leales Vafallos fon obligados & sus naturales Señores; y tambien creo, que de Questros Antecesores ternets memoria, como nosotros no somos Naturales de esta Tierra, é que vinieron à ella de otra muy lejos, y los trajo un Señor, que en ella los dejo, suyor Vasallos todos eran; el qual bolvis dende a mucho tiempo, y ballo, que nuestros Abuelos estaban ya poblados, y affentados en esta Tierra, y casados con las Mugeres de esta Tierra, y tentas

mucha multiplicacion de Fijos; por manera, que no quisieron bolverse con et, ni menos lo quisieron recebir por Señor de la Fierra: y el se holvió, y dejó dicho, que tornarta, o embiaria con tal poder, que los pudiesse costreñir, y atraher à su servicio. (1) E bien sabeis, que siempre lo hemos esperado, y segun las cosas, que el Capitan nos ha dicho de aquel Rey, y Señor, que le embio aca: y segun la parte de do el dice, que viene, tengo por cierto, y assi lo debers Vosotros tener, que aqueste es el Señor, que esperabamos: en especial que nos dice. que alla tenta noticia de Nosotros. E pues questros Predecesores no hicieron lo que à su Señor eran obligados, hagamoslo nosotros. y demos gracias à nuestros Dioses, porque en nuestros tiempos vino lo que tanto aquellos esperaban. Y mucho os ruego, pues à todos os es notorio todo esto, que assi como hasta aqui à mi me habeis tenido, y obedecido por Señor vuestro, de aqui adelante tengais, y obedescais à este Gran Rey, pues el es vuestro natural Señor, y en su lugar tengais à este su Capitan: y todos los Tributos, y Servicios, que fasta aqui a mi me haciades, los haced, y dad a el, porque yo assimismo tengo de contribuir, y servir con todo lo que me mandare; y demas de facer lo que debeis, y sois obligados, à mi me hareis en ello mucho placer. Lo qual todo les dijo llorando, con las mayores lágrimas, y suspiros, que un hombre podía manifestar; è assimismo todos aquellos Señores, que le estaban olendo, lloraban tanto, que en gran rato no le pudieron responder. Y certifico à Vuestra Sacra Magestad, que no había tal de los Españoles, que oiesse el Razonamiento, que no hobiesse mucha compasion. Y despues de algo sosegadas sus lágrimas, respondieron: Que ellos lo tenian por su Señor, y habian prometido de hacer todo lo que les mandasse: y que por esto, y por la razon, que para ello les daba, que eran muy contentos de lo hacer: é que desde entonces, para siempre, se daban ellos por Vasallos de Vuestra Alteza, y desde alli todos juntos, y cada uno por, si, promettan, y prometieron de hacer, y cumplir todo aque-CC

<sup>(1)</sup> En toda esta Plática se aprovechó Cortés de la inteligencia errada en que estaban los Indios, pero el Razonamiento de Muteczuma en haberles pedido Oro, y Plata les desagradó

ilo, que con el Real Nombre de Vuestra Magestad les fuesse mandado, como buenos, y leales Vasallos lo deben hacer: y de acudir con todos los Tributos, y Servicios, que antes al dicho Muteczuma hacian, y eran obligados, con todo lo demas, que les fuesse mandado en Nombre de Vuestra Alteza. Lo qual todo pasó ante un Escribano público, y lo assentó por Auto en forma; y yo lo pedí assi por Testimonio en

presencia de muchos Españoles.

Pasado este Auto, y ofrecimiento, que estos Senores hicieron al Real servicio de Vuestra Magestad, hablé un día al dicho Muteczuma, y le dije, que Vuestra Alteza tenia necesidad de Oro, por ciertas obras, que mandaba hacer, y que le rogaba, que embiasse algunas Perfonas de los suyos, y que yo embiaria assimismo algunos Españoles por las Tierras, y Casas de aquellos Senores, que alli se habían ofrecido, á les rogar, que de lo que ellos tenían sirviessen á Vuestra Magestad con alguna parte; porque demás de la necesidad, que Vuestra Alteza tenía, parecería que ellos comenzaban á servir, y Vuestra Alteza tendría mas concepto de las voluntades, que à su servicio mostraban, y que el assimismo me diesse de lo que tenia, porque lo quería embiar, como el Oro, y como las otras cosas, que había embiado á Vueltra Mageltad con los Pasageros. E luego mandó, que le diesse los Españoles, que quería embiar, y de dos en dos, y de cinco en cinco los repartió para muchas Provincias, y Ciudades, de cuyos nombres, por se haber perdido las Escrituras, no me acuerdo, (1) porque fon muches, y diversos, mas de que algunas de ellas. estaban á ochenta, y á cien leguas de la dicha gran Ciudad de Temixtitán, é con ellos embió de los Suyos, y les mandó, que fuessen á los Señores de aquellas Provincias, y Ciudades, y les dijesse, como yo mandaba, que cada uno de ellos diesse cierta medida de Oro, que les dió. E assí se hizo, que todos aquellos Schores, á que el embió, dieron muy cumpli-

<sup>(1)</sup> Los Pueblos que tributaban Oro se expressan en el Mapa de Tributos.

damente lo que se les pidió assí en Joyas, como en tejuelas, y ojas de Oro, y Plata, y otras cosas de las que ellos tenían, que fundido todo lo que era para fundir, cupo á Vueltra Magellad del Quinto, treinta, y dos mil, y quatrocientos, y tantos Pelos de Oro, sin todas las Joyas de Oto, y Plata, y Plumajes, y Piedras y otras muchas cosas de valor, que para Vuestra Sacra Magestad yo asigné, y aparté, que podrían valer cien mil Ducados, y mas sumas las quales, demás de su valor, eran tales, y tan maravillosas, que consideradas por su novedad, y estrañeza, no tenían precio, ni es de creer, que alguno de todos los Principes del Mundo, de quien se tiene noticia, les pudiesse tener tales, y de tal calidad. (1) Y no le parezca à Vuestra Alteza fabuloso lo que digo, pues es verdad, que todas las cosas criadas, assí en la Tierra, como en la Mar; de que el dicho Muteczuma pudiesse tener conocimiento, tenía contrahechas muy al natural, assí de Oro, y Plata, como de Pedrería, y de Plumas, en tanta perfeccion, que ca-fi ellas mismas parecian: de las quales todas me dió para Vuestra Alteza mucha parte, sin otras que vo le dí figuradas, y el las mandó hacer de Oro, assí como mo Imágenes, Crucifixos, Medallas, Joyeles, y Collares, y otras muchas cosas de las nuestras, que les hize contrafacer. Cupieron assímismo á Vuestra Alteza del Quinto de la Plata, que se hobo, ciento, y tantos Marcos, los quales hice labrar á los Naturales; de Platos grandes, y pequeños, y Escudillas, y Tazas, y Cucharas; y lo labraron tan perfecto, como se lo podíamos dár á entender. Demás de esto, me dió el dicho Muteczuma mucha Ropa de la suya, que era tal, que considerada ser toda de Algodon, y sin Seda, en todo el Mundo no se podía hacer, ni texer otra tal, ni de tantas, ni tan diversas, y naturales colores, ni labores, en que habia Ropas de Hombres, y de Mugeres, muy maravillo-CC 2 fas.

<sup>(1)</sup> Por estas ciertas expresiones se conoce, y evidencia el Poder de el Imperio Mexicano, y tambien su Industria pare las Artes.

sas, y había Paramentos para Camas, que hechos de Seda, no se podían comparar: é había otros Paños, como de Tapecería, que podían servir en Salas, y en Iglesias: había Colchas, y Cobertores de Camas, assí de Pluma, como de Algodon, de diversas colores, assímismo muy maravillosas; y otras muchas cosas, que por ser tantas, y tales, no las se significar à Vuestra Magestad. Tambien me dió una docena de Cerbatanas, (1) de las conque él tiraba, que tampoco no sabre decir á Vuestra Alteza su perfeccion, porque eran todas pintadas de muy excelentes Pinturas, y perfectos Matices, en que había figuradas muchas maneras de Avecicas, y Animales, y Arboles, y Flores, y otras diversas cosas, y tenían los brocales, y puntería tan grandes como un geme, de Oro, y en el medio otro tanto, muy labrado. Dióme para con ellas un Carniel de Red de Oro, para los Bodoques, (2) que tambien me dijo, que me había de dár de Oro: e dióme unas Turquesas de Oro, y otras muchas cosas, cuyo número es casi infinito.

XXX. Situacion de México, y de la Pro. vincia en que está. Generos comestibles , y Mercaderias, que se venden separadamente en las Plazas, y Calles, y cuy. dado, que bay de su medida, y Jueces de los Mercados, y Cafa, en que estan.

Porque para dár cuenta, muy Poderolo Señor, á Vuestra Real Excelencia, de la grandeza, estrañas, y maravillosas cosas de esta gran Ciudad de Temixtitán, y del Señorso, y servicio de este Muteczuma, Señor de esta; y de los Ritos, y Costumbres, que esta Gente tiene, y de la orden, que en la gobernacion assí de esta Ciudad, como de las otras, que eran de este Señor hay, sería menester mucho tiempo, y ser muchos Relatores, y muy expertos, no podré yo decir de cien partes una, de las que de ellas se podrían decir: mas como pudiere, diré algunas cosas de las que vi, que aunque mal dichas, bien se que serán de tanta admiracion, que no se podrán creer, porque los que acá con nuestros proprios ojos las vémos, no las podémos con el entendimiento comprehender. Pero puede Vuestra Magestad ser

cier-

Verbo Bodoque.)

<sup>(1)</sup> Escopeta de Palo, con las que apuntaban, y disparaban.
(2) Es el Globo pequeño de Barro, ó de otra Materia, que se tira con el Arco, ó Ballesta: se tomó del verbo Griego ballo, que significa arrojar. (Cobarrub.,

DE D. FERNANDO CORTES.

cierto, que si alguna falta en mi Relacion hobiere, que será antes por corto, que pot largo, assí en esto, como en todo lo demás, de que diere cuenta á Vuestra Alteza, porque me parecía justo á mi Principe, y Senor decir muy claramente la verdad, sin interponer cosas,

que la disminuyan, ni acrecienten.

Antes que comience à relatar las cosas de esta gran Ciudad, y las otras, que en este otro Capítulo dije: me parece, para que mejor se puedan entender, que debese decir de la manera de México, que es donde esta Ciudad, y algunas de las otras, que he fecho relacion están fundadas, y donde está el principal Señorio de este Muteczuma. La qual dicha Provincia es redonda, y està toda cercada de muy altas, y asperas Sierras; y lo llano de ella terna en torno fasta setenta leguas, (i) y en el dicho Llano hay dos Lagunas, (2) que casi lo ocupan todo: porque tienen Canoas en torno mas de cinquenta leguas. E la una de estas dos Lagunas es de Agua dulce, y la otra, que es mayor, es de Agua salada. Dividelas por una parte una quadrillera pequeña de Cerros muy altos, que están en medio de esta llanura, y al cabo se ván á juntar (3) las dichas Lagunas en un estrecho de llano, que entre estos Cerros, y las Sierras altas se hace, el qual estrecho terna un tiro de ballestas, é por entre la una Laguna, y la otra, è las Ciudades, y otras Poblaciones, que están en las dichas Lagunas, contratan las unas con las otras en sus Canoas por el Agua, sia haber necesidad de ir por la tierra. È porque esta Laguna salada grande crece, y mengua por sus maréas, segun hace la mar, todas las crecientes corre el Agua de ella á la otra dulce, tan recio, como si fuesse caudaloso Rio, y por configuiente á las menguantes vá la dulce á la falada.

DD

Esta

<sup>(1)</sup> El circuito de todo el Valle tiene mas de noventa leguas.
(2) Una de Agua dulce, que es la de Chalco, y la otra falada, que es

<sup>(3)</sup> Las dos Lagunas se juntan en Iztapa, Chimalhuacan, Santa Marta, y Culhuacan.

Esta gran Ciudad de Temixtitan está fundada en esta Laguna salada (1) y desde la tierra firme hasta el Cuerpo de la dicha Ciudad, por qualquiera parte, que quisieren entrar á ella hay dos leguas. Tiene quatro entradas rodas de Calzada hecha á mano, tan ancha como dos lanzas ginetas. Es tan grande la Ciudad como Sevilla, y Côrdova. Son las Calles de ella, digo las principales. muy anchas, y muy derechas, y algunas de estas, y todas las demás, son la mitad de Tierra, y por la otra mitad es Agua, por la qual andan en sus Canoas; y todas las Calles, de trecho á trecho, están abiertas, por dó atraviesa el Agua de las unas á las otras; é en todas estas aberturas, que algunas son muy anchas, hay sus Puentes de muy anchas, y muy grandes bigas juntas, y recias. y bien labradas: y tales, que por muchas de ellas pueden pasar diez de Caballo juntos á la par. E viendo, que si los Naturales de esta Ciudad quisiessen hacer alguna Traicion, tenían para ello mucho aparejo, por ser la dicha Ciudad edificada de la manera, que digo, y que quitadas las Puentes de las entradas, y salidas, nos podrían dejar morir de hambre, sin que pudiessemos salir à la Tierra; luego que entre en la dicha Ciudad, di mucha priesa á facer quatro Bergantines, y los fice en muy breve tiempo, tales, que podían echar trecientos Hombres en la Tierra, y llevar los Caballos, cada vez que quisiessemos. Tiene esta Ciudad muchas Plazas, donde hay continuos Mercados, y trato de comprar, y vender. Tiene otra Plaza tan grande, como dos veces la Ciudad de Salamanca, toda cercada de Portales al rededor, donde hay cotidianamente arriba de sesenta mil Animas; comprando, y vendiendo, donde hay todos los generos de Mercadurías, que en todas las Tierras se hallan, assí de mantenimientos, como de vituallas, Joyas de oro, y de plata, de plomo, de laton, de cobre, de estaño, de pie-

<sup>(1)</sup> Hoy no es assí, pues la Agua, que entra por México toda es de la Laguna de Chalco; pero antiguamente la de Tezcuco entraba dentro de la Ciudad, lo que se ha evitado por las Inundaciones, aunque está tan cerca, que crece hasa ta la Garita de San Lazaro.

biedras, de huesos, de conchas, de caracoles, y de plumas: vendese tal piedra labrada, y por labrar, adobes, ladrillos, madera labrada, y por labrar, de diversas maneras. Hay Calle de Caza, donde venden todos los linages de Aves, (1) que hay en la Tierra, assí como Ga-Ilinas, Perdices, Codornices, Lavancos, Dorales, Zarcetas, Tórtolas, Palomas, Pajaritos en cañuela, Papagayos, Búharos, Aguilas, Falcones, Gavilanes, y Cernícalos, y de algunas Aves de estas de Rapiña venden los cueros con su pluma, y cabezas, y pico, y uñas. Venden Conejos, Liebres, Venados, y Perros pequeños, que crian para comer castrados. Hay Calle de Arbolarios, donde hay todas las rayzes, y yervas medicinales, que en la Tierra se hallan. Hay Cafas como de Boticarios, donde se venden las medicinas hechas assí potables, con unquentos, y emplase tos. Hay Casas como de Barberos, donde laban, y rapan las cabezas: hay Casas donde dan de comer, y beber por precio. Hay Hombres como los que llaman en Castilla Ganapanes, para traher cargas. Hay mucha leña, carbon, braseros de barro, y esteras de muchas maneras para camas, y otras mas delgadas para assiento, y para esteras: Salas, y cámaras. Hay todas las maneras de verduras que se fallan, especialmente cebollas, puerros, ajos, mastuerzo, berros, borraxas, azederas, y cardos, y tagarninas. Hay Frutas de muchas maneras, en que hay cerezas, (2) y ciruclas, que son semejables á las de España. Venden miel de Abejas, y cera, y miel de cañas de maiz, que son tan melosas, y dulces como las de azucar: y miel de unas plantas, que llaman en las otras, y estas maguey, (3) DD 2

(1) Una de las Aves mas maravillosa, que hay en la América es por la pequeño el Chupa-Mirto, assí llamado, porque solo se sustenta de el jugo de las Flores, que chupa sacando una lenguecita muy larga, y delgada, sin pararse, y hos lando repatsa las Flores, y las chupa.

En Oaxaca se descubrió años passados Aguila de dos Cabezas, y en Veracruz el Rey de los Sopilotes, que es de muy hermosos, y varios colores, y los demás Sopilotes muy seos; pero útiles, como las Ziguenas en España, pues en la

América no las hay.

(2) Las Zerezas de este País se llaman Capulines, diferentes de las de Espa-

na; pero hay Guindas Parecidas á las de alla.

<sup>(3)</sup> Planta de el Pulque, que llamaban Maguey, 6 Methl, y de el Maguey pequeño hacen la Bebida Mescal, que está prohibida.

que es muy mejor que arrope: y de estas plantas facen azucar, y vino, que alsí mismo venden. Hay á vender muchas maneras de filado de algodon de todas colores en sus madejicas, que parece propriamente alcaycería de Granada en las sedas: aunque esto otro es en mucha mas cantidad; Venden colores para Pintores, quantas se pueden hallar en España, y de van excelentes matizes, quanto pueden ser. Venden cueros de Venado con pelo, y sin él: téñidos, blancos, y de diversas colores. (1) Venden mucha loza en gran manera muy buena: venden muchas vasijas de tinajas grandes, y pequeñas, jarros, ollas, ladrillos, y otras infinitas maneras de vasijas, todas de singular barro: (2) todas, ó las mas vedifadas, y pintadas. Venden maiz en grano, y en pan, lo qual hace mucha ventaja assí en el grano, como en el sabor á todo lo de las otras Islas, y tierra firme. Venden pasteles de Aves, y empanadas de Pescado. Venden mucho Pescado fresco, y falado, crudo, y guifado. Venden huevos de Gallinas, y de Anfarcs, y de todas las otras Aves, que hé dicho en gran cantidad: venden tortillas de huevos fechas. Finalmente, que en los dichos Mercados se venden todas quantas cosas se hallan en toda la Tierra, que demás de las que hé dicho, son tantas, y de tantas calidades, que por la prolixidad, y por no me ocurrir tantas á la memoria, y aun por no faber poner los nombres no las expresso. (3) Cada genero de Mercaduria se vende en su Calle, sin que entremetan otra Mercaduría ninguna: y en esto tienen mucha orden. Todo lo venden por quenta, y medida, excepto, que fasta agora no se ha visto vender cosa alguna por peso. Hay en esta gran Plaza una muy buena Casa (4) como de Audiencia, donde están siempre sentados diez, ó doze Personas, que son Jueces, y libran todos los casos, y cosas, que en el dicho Mercado

(4) La llamaban Tecpancalli.

<sup>(1)</sup> Vease la figura 2. de Vestidos Militares de Pieles, y aun hoy los Soldados de Presidio usan las Cueras para libertarse de las Saetas.

<sup>(2)</sup> El de Guadalaxara es apreciado hoy en todas las Naciones.

(3) Aun hoy es admirable la variedad de cosas, que trahen los Indios á vender, y no es facil, que uno las conozca todas.

acaècen, y mandan castigar los Delinquentes. Hay en la dicha Plaza otras Personas, que andan continuo entre la gente, mirando lo que se vende, y las medidas con que miden lo que venden: y se há visto quebrar alguna

que estaba falsa:

Hay en esta gran Ciudad muchas Mezquitas, ó Casas de sus Idolos, de muy hermosos Edificios, (1) por las Colaciones, y Barrios de ella: y en las principales de ella hay Personas Religiosas de su Secta, que residen continuamente en ellas: para los quales, demás de las tidos, y de los Cafas donde tienen sus Idolos, hay muy buenos Aposentos. Todos estos Religiosos visten de negro, y nunca cortan el cabello, ni lo peynan desque entran en la Religion, hasta que salen; y todos los Hijos de las Personas Principales, assí Señores, como Ciudadanos honrados, están en aquellas Religiones, y hábito desde edad de siete, ú ocho años, fasta que los sacan para los casar: y esto mas acaece en los primogeni- crificar Home tos, que han de heredar las Casas, que en los otros. bres. No tienen acceso à Muger, (2) ni entra ninguna en las dichas Casas de Religion. Tienen abstinencia en no comer ciertos Manjares, y mas en algunos tiempos del año, que no en los otros; y entre estas Mezquitas hay una, (3) que es la principal, que no hay lengua humana, que sepa explicar la grandeza, y particularidades de ella: porque es tan grande, que dentro del circuito de ella, que es todo cercado de Muro muy alto, se podía muy bien facer una Villa de quinientos Vecinos. Tiene dentro de este circuito, toda á la redonda, muy gentiles Aposentos, en que hay muy grandes Salas, y Corredores, donde se aposentan los Religiosos, que alli están. Hay bien quarenta Torres muy altas, y bien obradas, que la mayor tiene cincuenta escalones para subir al cuerpo de la Torre: la mas principal es mas alta que la Torre de la Igles

XXXI. De los Templos de Te. mixtitan, y sus Ministros, fus Trages, y Vef-Hijos de los Principales; y como bizo Coro tés poner una Imagen de N. Señora, y esros Santos en el Templo, y que suspédiessen sa

<sup>(1)</sup> El principal está figurado en la Lámina 1. Los Sacerdotes de los Idolos vivián en la Muralla, ó cerca del Templo.

<sup>(2)</sup> Vease un principio de Religion, y voto de Castidad.
(3) Esta Mezquita mas insigne estaba, donde hoy la Santa Iglesia Metropos litana, figurada en la Lámina I.

Iglesia mayor de Sevilla. Son tan bien labradas, assí de Cantería, como de Madera, que no pueden ser mejor hechas, ni labradas en ninguna parte, porque toda la Cantería de dentro de las Capillas, donde tienen los Idolos, es de Imaginería, y Zaquizamies: (1) y el Maderamiento es todo de Mazonería, y muy pintado de cosas de Monstruos, y otras figuras, y labores. Todas estas Torres son Enterramiento de Señores: y las Capillas, que en ellas tienen, son dedicadas cada una á su Idolo, á

que tienen devocion.

Hay tres Salas dentro de esta gran Mezquita: donde están los principales Idolos, de maravillesa grandeza, y altúra, y de muchas labores, y figuras esculpidas, assí en la Cantería, como en el Maderamiento; y dentro de estas Salas están otras Capillas, que las puertas por do entran á ellas son muy pequeñas, y ellas assimismo no tienen claridad alguna, y alli no están sino aquellos Religiosos, y no todos: y dentro de estas están los bultos, y figuras de los Idolos, (2) aunque como hé dicho, de fuera hay tambien muchos. Los mas principales de estos Idolos, y en quien ellos mas se, y creencia tenían, derroque de sus Sillas, y los fice echán por las escaleras abajo, è fice limpiar aquellas Capillas: donde los ténian, porque todas estaban llenas de sangre, que sacrifican, y puse en ellas Imágenes de Nuestta Señora, y de otros Santos, que no poco el dicho Muteczuma, y los Naturales fintieron los quales primeto me dijeron, que no lo hiciesse, porque si se sabía por las Comunidades, se levantarian contra mi, porque renian, que aquellos Idolos les daban todos los bienes remporales, y que dejandoles malerarar, se enojarian, y no les darian nada, y les secarian los frutos de la tierra. y moriria la Gente de hambre. Yo les hice entender con las Lenguas, quan engañados estaban en tener su espe-

FAR-

<sup>(1)</sup> Para los veinte meses de el año, y para todos los días tenían Kalendas aso Idolátrico.

<sup>(2)</sup> Nombre arabigo, que significa techos labrados con Yesses

ranza en aquellos Idolos, que eran hechos por sus manos, de cosas no limpias: (1) é que habían de saber, que había un folo Dios, universal Señor de Todos, el qual había criado el Cielo, y la Tierra, y todas las cosas, E hizo á ellos, y á nosotros, y que este era sia principio, é inmortal, y que á él habían de adorar, y creer, y no á otra Criatura, ni cosa alguna: y les dije todo lo demás, que yo en este caso supe, para los desviar de sus Idolatrías, y atraher al conocimiento de Dios nuestro Señor: y todos, en especial el dicho Muteczuma, me respondieron, que ya me habían dicho, que ellos no eran Naturales de esta Tierra, y que había muchos tiempos; que sus Predecesores habían venido á ella, y que bien creian, que podrían estár errados en algo de aquello. que tenían, por haber tanto tiempo que falieron de su Naturaleza; y que yo, como mas nuevamente venido, fabria mejor las cosas, que debian tener, y creer, que no ellos; que se las dijesse, y hiciesse entender, que ellos harían lo que yo les dijesses, que era lo mejor. Y el dicho Muteczuma, y muchos de los Principales de la Ciudad. estuvieron con migo hasta quitar los Idolos, y limpiar las Capillas, (2) y poner las Imágenes, y todo con alegre semblante: y les defendi, que no matassen Criaturas & los Idolos, como acostumbraban, porque demás de ser muy aborrecible á Dios; Vuestra Sacra Magestad, pot sus Leyes lo prohibe, y manda, que el que matare, lo maten. E de ahí adelante se apartaron de ello: y en todo el tiempo, que yo estube en la dicha Ciudad, nunca se vió matar, ni sacrificar alguna Criatura.

Los bultos, y cuerpos de los Idolos, en quien estas Gentes creen, son de muy mayores estaturas que el cuerpo de un gran Hombre. Son hechos de masa de todas las Semillas, y Legumbres, que ellos comen, modidas, y mezcladas unas con otras, y amásanlas con sand gre de corazones de cuerpos humanos, los quales abrentes.

(1) Simulaera Gentium .... Opera manuum Hominum, Pfalm. 113.

<sup>(2)</sup> E hizo Cortés todo quanto le refiere del infigne Judas Machaboo en el Liba. cap. 4. purificando el Santo Templo de Jerusalem, contaminado por los Gentiles.

CARTA DE RELACION

por los pechos, vivos, y les facan el corazon, y de aquella sangre, que sale de el, amasan aquella Harina, y alsi hacen tanta cantidad, quanta basta para facer aquellas Estatuas grandes. E tambien, despues de hechas, les ofrecian mas corazones, que assimismo les sacrificaban, y les untan las caras con la fangre. A cada cosa tienen su Idolo, dedicado al uso de los Gentiles, que antiguamente honraban sus Dioses. Por manera, que para pedir favor para la Guerra, tienen un Idolo, y para sus Labranzas otro, y assí para cada cosa, de las que ellos quieren, ó desean que se hagan bien, tienen sus Idolos,

á quien honran, y sirven. (1)

XXXII. De las Casas, y Edificios de la Ciudad: de los dos Canales, y como traben el Agua dulce, y la venden por toda la Tierra: del modo de vi vir, y obedecer de los Mexica. nos, y fu Po. Ticha.

TOS

Hay en esta gran Ciudad muchas Casas muy buenas, y muy grandes: y la causa de haber tantas Casas principales es, que todos los Señores de la Tierra; Vasallos del dicho Muteczuma tienen sus Casas en la dicha Ciudad, y residen en ella cierto tiempo del año: é demás de esto, hay en ella muchos Ciudadanos ricos, que tienen assímismo muy buenas Casas. Todos ellos. demás de tener muy buenos, y grandes Aposentamientos. tienen muy gentiles Vergeles de Flores, de diversas maneras, assí en los Aposentamientos altos, como bajos. Por la una Calzada, que á esta gran Ciudad entran, vienen dos Caños de Argamafa, tan anchos como dos pasos cada uno, y tan alros casi como un estado, y por el uno de ellos (2) viene un golpe de Agua dulce muy buena, del gordor de un cuerpo de hombre, que vá á dár al cuerpo de la Cludad, de que se sirven, y beben todos. El orro que vá vacio, es para quando quieren limpiar el otro Caño, porque echan por alli el Agua, en tanto que se limpia: y porque el Agua ha de palar por las Puentes, á causa de las quebradas, por dó atraviesa el Agua salada, echan la dulce por unas Canales, tan gruesas co mo un Bney, que son de la longura de las dichas Puentes, y assí se sirve toda la Ciudad. Trahen á vender el Agua

<sup>(1)</sup> Y además de esto había Dioses Penates, ó Caseros.
(2) Esta es la que aun hoy se reconoce venía por Churubusco de la Fuente de Amilco.

Agua por Canoas por todas las Calles: y la manera de como la toman del Caño es, que llegan las Canoas debajo de las Puentes, por do están las Canales, y de alli hay Hombres en lo alto, que hinchen las Canoas, y les pagan por ello su trabajo. En todas las entradas de la Ciudad, y en las partes donde descargan las Canoas, que es donde viene la mas cantidad de los Mantenimientos, que entran en la Ciudad, hay Chozas hechas donde están Personas por Guardas, y que reciben certum quid (1) de cada cosa, que entra. Esto no se si lo lleva el Señor, ó si es proprio para la Ciudad, porque hasta ahora no lo hé alcanzado; pero creo que para el Señor, porque en otros Mercados de otras Provincias se há visto coger aquel derecho para el Señor de ellas. Hay, en todos los Mercados, y lugares públicos de la dicha Ciudad todos los días, muchas Personas trabajadores, y Maestros de todos Oficios, esperando quien los alquile por sus jornales. La Gente de esta Ciudad es de mas manera, y primor en su vestido, y servicio, que no la otra de estas otras Provincias, y Ciudades: porque como alli estaba siempre este Señor Muteczuma, y todos los Señores sus Vasallos ocurrían siempre á la Ciudad. había en ella mas manera, y policía en todas las cosas. XXXIII. De la Y por no ser mas prolijo en la Relacion de las cosas grandeza de el de esta gran Ciudad (aunque no acabaría tan ayna) no quiero decir mas, sino que en su servicio, y trato de la Gente de ella, hay la manera (2) casi de vivis que en España, y con tanto concierto, y orden como allá; y que considerando esta Gente ser bárbara, y tan apartada del conocimiento de Dios, y de la comunicacion de otras Naciones de razon, es cosa admirable vér la que tienen en todas las cosas.

En lo del servicio de Muteczuma, y de las cosas de admiracion, que tenía por grandeza, y estado,

. hay

Dominio de Muteczuma, su Magnificecia. y Riqueza. De el Rio Potonchan,llama do Grijalva, y Ciudad de Cumatan, De las Casas de las Aves, y Anie males, y Monfa truos bumanos. y Personas, que las cuidan.

<sup>(1)</sup> Una Contribucion

<sup>(2)</sup> Es muy notable esta expresson, para no hacer tan rudos á los Indios, ces me algunos pintaron.

hay tanto que escribir, que certifico á Vuestra Alteza, que yo no se por dó comenzar, que pueda acabar de decir alguna parte de ellas; porque como yá hé dicho, qué mas grandeza puede ser, que un Señor Bárbaro, como este, tubiesse contrahechas de Oro, y Plata, y Piedras, y Plumas todas las cosas, que debajo del Cielo hay en su Señorio, tan al natural lo de Oro, y Plata, que no hay Platero en el Mundo, que mejor lo hiciesse, (1) y lo de las Piedras, que no baste juicio comprehender con que Instrumentos se hiciesse tan persecto: (2) y lo de Pluma, que ni de Cera, ni en ningun broslado se podría hacer tan maravillosamente. El Señorio de Tierras, que este Muteczuma tenía, no se ha podido alcanzar quanto era, porque á ninguna parte, docientas leguas de un cabo, y de otro, de aquella su gran Ciudad, embiaba sus Mensajeros, que no fuesse cumplido su mandado, aunque había algunas Provincias en medio de estas Tierras, con quien el tenía Guerra. Pero lo que se alcanzó, y yo de él pude comprehender, era su Señorso tanto casi como España, porque hasta sefenta leguas de essa parte de Putunchán, que es el Rio de Grijalva, (3) embió Mensajeros á que se diessen por Vasallos de Vuestra Magestad, los Naturales de una Ciudad, que se dice Cumatán (4) que había desde la gran Ciudad á ella docientas, y treinta leguas, porque las ciento, y cincuenta yo hé fecho andar á los Españoles. Todos los mas de los Señores de estas Tierras, y Provincias, en especial los Comarcanos, residían, como vá he dicha, mucho riempo del año en aquella gran Ciudad, é todos, ó los mas, tenían sus Hijos primogénitos en el servicio del dicho Muteczuma. En todos los Senorios de estos Señores tenia fuerzas hechas, y en ellas Gente luya, y sus Gobernadores, y Cogedores del Ser-

(3» Hoy Provincia de Tabasco.

 <sup>(1)</sup> Esto no es exageracion, pues se han visto Piezas admirablemente trabajadas.
 (2) Tenían Cobre, y Pedernal con que labraban.

<sup>(4)</sup> Zumathlan, que esta entre la Provincia de Oaxaca, y Chiapa.

vicio, y Renta, que de cada Provincia le daban, y había cuenta, y razon (1) de lo que cada uno era obliga-do á dár, porque tienen Caracteres, y Figuras escritas en el Papel, que facen, por donde se entienden. Cada una de estas Provincias servia con su genero de servicio. segun la calidad de la Tierra; por manera, que á su poder venía toda suerte de cosas, que en las dichas Provincias había. Era tan temido de todos, aísí presentes, como ausentes, que nunca Príncipe del Mundo lo fue mas. Tenía, assí fuera de la Ciudad, como dentro, muchas Casas de Placer, y cada una de su manera de pasatiempo, tan bien labradas, quanto se podría decir, y quales requerían ser para un Gran Príncipe, y Señor. Tenía dentro de la Ciudad sus Casas de Aposentamiento, tales, y tan maravillosas, que me parecería casi imposible poder decir la bondad, y grandeza de ellas, E por tanto, no me porné en expresar cosa de ellas, mas de que en España no hay su semejable. (2) Tenia una Casa poco menos buena que esta, donde tenía un muy hermoso Jardin, con ciertos Miradores, que salían sobre él, y los Mármoles, y Losas de ellos eran de Jaspe, muy bien obradas. Habîa en esta Casa Aposentamientos, para se aposentar dos muy grandes Principes, con todo su servicio. En esta Casa tenia diez Estanques de Agua, donde tenía todos los linages de Aves de Agua; que en estas partes se hallan, que son muchos, y diversos, todas domésticas: y para las Aves, que se crian en la Mar, eran los Estanques de Agua salada: y para las de Rios, Lagunas de Água dulces la qual Água vaciaban de cierro á cierto tiempo, por la limpieza, y la tornaban á henchir por sus Caños: y á cada genero de Aves se daba aquel mantenimiento, que era proprio á su natural, y con que ellas en el campo se mantenían. De forma, que á las que comían Pescado, se lo daban, y las que Gusanos, Gusanos, y las que Maiz, Maiz, y FF 2

(1) Vease la Cordillera de Tributos.

<sup>(2).</sup> Por el tiempo de la Conquilta sue verofimil esta expreson-

las que otras Semillas mas menudas por configuiente se las daban. E certifico á Vuestra Alteza, que á las Aves. que solamente comían Pescado, se les daba cada día diez arrobas de el, que se toma en la Laguna salada. Había, para tener cargo de estas Aves, trecientos hombres, que en ninguna otra cosa entendían. Había otros hombres, que solamente entendían en curar las Aves. que adolecian. (1) Sobre cada Alberca, y Estanques de estas Aves, había sus Corredores, y Miradores, muy gentilmente labrados, donde el dicho Muteczuma se venía a recrear, y á las ver. Tenia en esta Casa un Quarto. en que tenía Hombres, y Mugeres, y Niños, blancos de su nacimiento en el rostro, y cuerpo, y cabellos, y cejas, y pestañas. Tenía otra Casa muy hermosa, donde renía un gran Patio, losado de muy gentiles Losas, todo él hecho á manera de un Juego de Axedréz. E las Casas eran hondas, quanto estado, y medio, y tan grandes como seis pasos en quadra: é la mitad de cada una de estas Casas era cubierta el soterrado de Losas, y la mitad que quedaba por cubrir, tenía encima una Red de palo muy bien hecha: y en cada una de estas Casas había un Ave de Rapiña, comenzando de Cernicalo, hasta à Aguila, todas quantas se hallan en España, y muchas mas raleas, que allá no se han visto. E de cada una de estas raleas había mucha cantidad: y en lo cubierto de cada una de estas Casas había un Palo, como Alcandra, y otro fuera, debajo de la Red, que en el uno estaban de noche, y quando llovía: y en el otro se podian salir al Sol, y al Ayre à curarse. A todas estas Aves daban todos los días de comer Gallinas, y no otro mantenimiento. Había en esta Casa ciertas Salas grandes bajas, todas llenas de Jaulas grandes, de muy gruesos Maderos, muy bien labrados, y encajados: y en todas, ó en las mas había Leones, Tigres, Lobos, Zorras, y Gatos de diversas maneras: (2) y de todos en

can-

<sup>(1)</sup> Esta prolixidad, y gasto no es facil referirlo de otro Soberano.
(2) De todos estos Animales hay en este País, en Tierra caliente.

cantidad, á las quales daban de comer Gallinas quantas les bastaban. Y para estos Animales, y Aves había otros trecientos Hombres, que tenían cargo de ellos. Tenía otra Casa donde tenía muchos Hombres, y Mugeres monstruos: en que había Enanos, Corcobados, y contrahechos, y otros con otras disformidades, y cada una manera de monstruos en su quarto por si. E tambien había para estos Personas dedicadas para tener cargo de ellos. E las otras cosas de placer, que tenía en su Ciudad, dexo de

decir por ser muchas, y de muchas calidades.

La manera de su servicio era, que todos los dias luego en amaneciendo eran en su Casa de seis cientos Senoies, y Personas principales, los quales se sentaban, y otros andaban por unas Salas, y Corredores, que habían en la dicha Casa, y alli estaban hablando, y pasando tiempo sin entrar donde su Persona estaba. Y los Servidores de estos, y Personas, de quien se acompañaban, enchian dos, ò tres grandes Pátios, y la Calle que era muy grande. Y estos estaban sin salir de allí todo el dia hasta la noche. E al tiempo que trahían de comer al dicho Muteczuma, assimismo lo trahían á todos aquellos Señores tan complidamente, quanto á su Persona, y tambien á los Servidores, y Gente de estos les daban sus raciones. Había cotidianamente la Dispensa, y Botillería abierta para todos aquellos, que quisiessen comer, y beber. La manera de como les daban de comer, es que venian trecientos, ó quatrocientos Mancebos con el manjar, que era sin cuento, porque todas las vezes, que comía, y cenaba le trahían de todas las maneras de manjares assí de Carnes, como de Pescados y Frutas, y Yervas, que en toda la Tierra se podían haber. Y porque la Tierra es fria trahían debaxo de cada plato, y escudilla de manjar un braserico con brasa, porque no se enfriasse. (1) Ponianle todos los manjares juntos en una gran Sala, en que el comía, que casi toda se enchía, la qual estaba toda GG muy

XXXIV. Del modo de vivir de Muteczu. ma, y su Tra-ge. Ceremonias con que era fervido, y ordé, que se guard daba quande salta de Pala-gio.

<sup>(1)</sup> Causa admiracion este primor de las Naciones mar cultase

TIA muy bien esterada, y muy limpia: y el estaba assentado en una almohada de cuero pequeña muy bien hecha. Al tiempo, que comían estaban allí desviados de él cinco, ó seis Señores Ancianos, á los quales él daba de lo que comía. Y estaba en pie uno de aquellos Servidores, que le ponía, y alzaba los manjares, y pedía á los otros, que estaban mas á fuera, lo que era necesario para el servicio. E al principio, y fin de la comida, y cena siempre le daban agua á manos; y con la toalla, que una vez se limpiaba, nunca se limpiaba mas: ni tampoco los platos, y escudillas, en que le trahían una vez el manjar se los tornaban á traher, sino siempre nuevos, y assí hacian de los brasericos. (1) Vestiase todos los dias quatro maneras de vestíduras todas nuevas, y nunca mas fe las vestía otra vez. Todos los Senores, que entraban en su Casa, no entraban calzados. y quando iban delante de él algunos, que él embiaba á llamar, llevaban la Cabeza, y ojos inclinados, y el cuerpo muy humillado, y hablando con él no le miraban á la cara; lo qual hacian por mucho acatamiento, y reverencia. Y sê, que lo hacían por este respeto, porque ciertos Señores reprehendían á los Españoles, diciendo: que quando hablaban con migo, estaban esentos (2) mirandome la cara, que parecía desacatamiento, y poca verguenza. Quando salía suera el dicho Muteczuma, que era pocas vezes, todos los que iban con el, y los que topaba por las Calles le bolvian el rostro, y en ninguna manera le miraban, y todos los demas se postraban hasta, que él pasaba. Llevaba siempre delante si un Señor de aquellos con tres varas delgadas altas, que creo se hacía porque se supiesse, que iba allí su Persona. (3) Y quando lo descendían de las andas, tomaba la una en la mano, y llevabala hasta donde iba. Eran tantas, y tan diversas las maneras, y ceremonias, que este Señor tenía en su servicio.

(1) Esto tampoco se resiere de otro Soberano:

<sup>(2)</sup> Esentos, esto es, sin empacho ni verguenza. Covarrubias Verb. Esento. (3) Los Romanos llebaban delante los Lictores con las Varas en señal de Jusvicia, y lo milmo se practica hoy en España, respecto de los Alguaciles.

vicio, que era necesario mas espacio, del que yo al prefente tengo para les relatar, y aun mejor memoria para las retener, porque ninguno de los Soldanes, ni otro
ningun Señor infiel, de los que hasta agora se tiene noticia, no creo, que tantas, ni tales ceremonias en servi-

cio tengan.

En esta gran Ciudad estuve proveyendo las costas, que parecía que convenia al Servicio de Vuestra Sacra Magestad, y pacificando, y atrayendo á él muchas
Provincias, y Tierras pobladas de muchas, y muy grandes Ciudades, y Villas, y Fortalezas, y descubriendo Minas: y sabiendo, y inquiriendo muchos secretos de las
Tierras de el Señorso de este Muteczuma, como de otras,
que con él confinaban, y él tenía noticia; que son tantas, y tan maravillosas, que son casi increibles, y todo
con tanta voluntad, y contentamiento de el dicho Muteczuma, y de todos los Naturales de las dichas Tierras, como
si de ab initio obieran conocido á Vuestra Sacra Magestad
por su Rey, y Señor natural: y no con menos voluntad
hacían todas las cosas; que en su Real Nombre les mandaba.

En las quales dichas cosas, y en otras no menos útiles al Real Servicio de Vuestra Alteza, gasté desde ocho de Noviembre de mil quinientos diez y nueve, hasta entrante el mes de Mayo de este presente: que estando en toda quietud, y sosiego en esta dicha Ciudad, teniendo repartidos muchos de los Españoles por muchas, y diversas partes, pacificando, y poblando esta Tierra con mucho deseo, que viniessen Navios con la respuesta de la Relacion, que à Vueltra Mageltad había hecho de esta Tierra, para con ellos embiar la que agora embió, y todas las cosas de Oro, y Joyas, que en ella había habido para Vuestra Alteza: vinieron á mí ciertos Naturales de esta Tierra, Vasallos de el dicho Muteczuma, de los que en la Costa de la Mar moran, y me dixeron como junto á las Sierras de San Martin, que son en la dicha Costa, antes de el Puerto, ó Baía de San Juan, habían llegado diez y ocho Navios, y que no sabían quien eran: porque assi como los vieron en la Mar, me lo vinieron á hacer sabers

XXXV. De como supo Corses baber lle. gado à la Costa diez y nueve Naos. Despa. cha Mensaje. ros, y escribe à Păfilo de Naro vaez, que ve. nia contra éla de orden de Diego Velazo quez, al qual se le procuré impedir 948 embiasse esta Armada. por el Dr. Rodrigo de Figueroa, y comos

y tras de estos dichos Indios, vino otro Natural de la Isla Fernandina, el qual me trajo una Carta de un Español, que vo tenía puesto en la Costa, para que si Navios viniessen, les diesse razon de mi, y de aquella Villa, que allí estaba cerca de aquel Puerto, porque no se perdiessen. En la qual dicha Carta se contenías ... Que en tal dia había .. asomado un Navio frontero de el dicho Puetto de San , Juan, solo: y que había mirado por toda la Costa de , la Mar quanto su vista podía comprehender, y que , no había visto otro: y que creía que era la Nao, que yo había embiado á Vuestra Sacra Magestad, porque ya era tiempo que viniesse. Y que para mas certificarse él quedaba esperando, que la dicha Nao llegase al Puer-, to para se informar de ella: y que luego vernía á me , traher la relacion. Vista esta Carta despaché dos Espanoles, uno por un camino, y otro pot otro, porque no errassen à algun Mensajero, si de la Nao viniesse. A los quales dije, que llegassen hasta el dicho Puerto, y supiesfen quantos Navios eran llegados, y de donde eran, y lo que trahían: y se bolviessen à la mas priesa que fuesse pofible á me lo hacer faber. Y afsimifmo despaché otro á la Villa de la Vera-Cruz á les decir, lo que de aquellos Navios había sabido, para que de allá assímismo se informassen, y me lo hiciessen saber: y otro al Capitan que con los ciento, y cincuenta Hombres embiava á hacer el Pueblo de la Provincia, y Puerto de Quacucalco: (1) al qual escribí, que do quiera que el dicho Mensajero le alcanzasse, se estuviesfe, y no pafasse adelante hasta que yo segunda vez le escribiesse, porque tenía nneva que eran llegados al Puerto ciertos Navios, et qual, fegun despues pareció, ya quando llegó mi Carra, sabra de la venida de los dichos Navios. Y embiados estos dichos Mensajeros se passaron quince dias, que ninguna cosa supe, ni hove respuesta de ninguno de ellos, de que no estaba poco espanrado. Y pasados estos quince dias vinieron otros Indios assí mismo Vasallos de el dicho Muteczuma, de los qua-

les

<sup>(1)</sup> Hoy Guasacualco Obispado de Oaxaca.

les supe que los dichos Navios estaban ya surtos en el dicho Puerto de San Juan, y la Gente desembarcada, y trahían por copia, que había ochenta Caballos, y ocho cientos Hombres, y diez, ó doze tiros de fuego, lo qual todo lo trahía figurado en un papel de la tierra para lo mostrar al dicho Muteczuma. (1) È dijeronme como el Eshol, que yo tenia puesto en la Costa, y los otros Mensajeros, que yo había embiado, estaban con la dicha Gente, y que les habían dicho á estos Indios, que el Capitan de aquella Gente no los dexaba venir, y que me lo dixessen. Y sabido esto acordé de embiar un Religioso, (2) que yo truje en mi Compañía con una Carta mia: y otra de Alcaldes, y Regidores de la Villa de la Vera-Cruz, que estaban con migo en la dicha Ciudad: las quales iban dirigidas al Capitan, y Gente, que á aquel Puerto había llegado, haciendole saber muy por extenso, lo que en esta tierra me había sucedido, y como tenía muchas Ciudades, y Villas, y Fortalezas ganadas, y conquistadas, y pacificas; y sujetas al Real Servicio de Vuestra Magestad, y preso al Señor Principal de todas estas Partes: y como estaba en aquella gran Ciudad, y la qualidad de ella, y el Oro, y Joyas que para Vuestra Alteza tenía: y como había embiado relacion de esta Tierra á Vuestra Magestad. E que les pedia por merced, me ficiessen saber quien cran, y st eran Vasallos naturales de los Reynos, y Señorios de Vuestra Alteza, me escribiessen, si venían á osta Tierra por su Real mandado, ó á poblar, y estar en ella, ó si pasaban adelante, ó habían de bolver atras. O si trahían alguna necesidad, que yo les haría prover de todo lo que á mí pofible fuera. E que si eran de fuera de los Reynos de Nuestra Alteza: assimismo me hiciessen sabet si trahian alguna necesidad, porque tambien lo remediaría, pudiendo. Donde nó, que les requeria de parte de Vuestra Magestad, que luego se suessen de sus Tierras, y no saltassen HH

(1) Todos los Pueblos, sus Actiones, Guerras, y todo le que querían significar, lo pintaban en un Papel, ó Lienzo con figuras á propósito.

(2) Fr. Bartolomé de Olmedo Mercenario, que vino por Capellan de la Armada de Cortés, con el Lic, Juan Díaz.

en ellas: con apercebimiento, que si assi no lo ficiessen fría contra ellos con todo el poder, que yo tuviesse, assí de Españoles, como de Naturales de la Tierra, y los prenderia, o mataria como Estrángeros, que se querian entremeter en los Reynos, y Señorios de mi Rey, y Señor. E partido el dicho Religioso con el dicho despacho: dende en cinco dias llegaron à la Ciudad de Temixtitan veinte Españoles, de los que en la Villa de la Vera-Cruz tenía: los quales me trahian un Clérigo, y otros dos Legos, que habian tomado en la dicha Villa: de los quales supe como la Armada, y Gente, que en el dicho Puerto estaba, era de Diego Velazquez, que venia por su mandado, y que venía por Capitan de ella un Pánfilo Narvaez, Vecino de la Isla Fernandina. E que trahian ochenta de Caballo, y muchos tiros de polvora, y ochocientos Peones: entre los quales diferon, que había ochenta Escopeteros, y ciento, y veinte Ballesteros: y que venía, y se nombraba por Capitan General, y Teniente de Gobernador de todas estas Partes, por el dicho Diego Velazquez: y que para ello trahia Provisiones de V. M: è que los Mensajeros; que vo había embiado, y el Hombre que en la Costa tenía, estaban con el dicho Pánfilo de Narvaez, y no los dejaban venir, el qual se había informado de ellos, de como vo tenía allí aquella Villa doce leguas del dicho Puerto, y de la Gente, que en ella estaba, y assimismo de la Gente que vo embiaba à Quacucalco, (i) y como estaban en una Provincia, treinta leguas del dicho Puerto, que le dice Tuchitebeque, y de todas las cosas que yo en la Tierra había hecho en servicio de Vuestra Alteza, y las Cludades, y Villas que yo tenía conquistadas, y pacificas, y de aquella gran Ciudad de Temixtitan; y del Oro, y Joyas, que en la Tierra se habian habido: è se había informado de ellos, de todas las otras cosas, que me habían sucedido; é que á ellos les había embiado el dicho Narvaez á la dicha Villa de la Vera-Cruz, à que si pudiessen, hablassen de su parte á los que en ella estaban, y los atrajessen á su propó-

<sup>(1)</sup> Rio de Guasacualco, y Tuchitepec, de que arriba se hizo mencion.

sito, y se levantassen contra mi: y con elles me traje. ron mas de cien Carras, que el dicho Narvaez, y los que con él estaban, embiaban á los de la dicha Villa, diciendo, que diessen crédito á lo que aquel Clérigo, y los otros, que iban con él, de su parte les dijessen: y prometiendoles, que si assi lo hiciessen, que por parte del dicho Diego Velazquez, y de él en su nombre, les serían hechas muchas Mercedes; y los que lo contrario hiciessen, habian de ser muy mal tratados, y otras muchas cosas; que en las dichas Cartas se contenían, y el dicho Clérigo, y los que con él venían, dijeron. E casi junto con estos vino un Español, de los que iban á Quacucalco con Cartas del Capitan, que era un Juan Velazquez de Leon: el qual me facía saber como la Gente que habia llegado al Puerto, era Pánfilo de Narvaez, (1) que venia en nombre de Diego Velazquez, con la Gente que trahian, y me embió una Cartal que el dicho Narvaez le había embiado con un Indio, como à Pariente del dicho Diego Velazquez, y Cuñado de el dicho Narvaez, en que por ella le decía, como de aquellos Mensajeros mios había sabido, que estaba alli con aquella Gente, y luego se fuesse con ella á él, porque en ello haría lo que cumplía, y lo que era obligado á sus Deudos, y que bien creía que yo le tenía por fuerza: y otras cosas que el dicho Narvaez le escribia; el qual dicho Capitan, como mas obligado al servicio de Vuestra Magestad, no solo dejó de aceptar lo que el dicho Narvaez por su letra le decia, mas aun luego se partió, despues de me haber embiado la Carta, para se venir à juntar con toda la Gente, que tenía con migo. E despues de me haber informado de aquel Clérigo, y de los otros dos, que con él venían, de muchas cosas, y de la intencion de los del dicho Diego Velazquez, y Narvaez, y de como se habían movido con aquella Armada, y Gente contra mi, porque yo había embiado la Relacion, y cosas de esta Tierra á Vuestra Magestad; ្ម HH2 វា៦លិខ ខណៈលើ ខេត្តលេខ ខែស្

<sup>(1)</sup> Para que suesse mas maravillosa la Conquista, permitió Dios, que el mayor riesgo le viniesse à Corrés de otro Español enemigo suyo.

y no al dicho Diego Velazquez, y como venían con dañada voluntad para me matar á mi, y á muchos de los de mi Compañía, que yá desde allá trahían señalados. E supe assimismo, como el Lic. Figueroa, luez de Residencia en la Isla Española, y los Jueces, y Oficiales de Vuestra Alteza, que en ella residen, sabido por ellos, como el dicho Diego Velazquez hacía la dicha Armada, y la voluntad, con que la hacía, constandoles el dano, y deservicio, que de su venida á Vuestra Magestad podía redundar, embiaron al Lic. Lucas Vazquez de Ayllon, uno de los dichos Jueces, con su poder, á requerir, y mandar al dicho Diego Velazquez, no embjasse la dicha Armadas el qual vino, y halló al dicho Diego Velazquez con toda la Gente armada en la Punta de la dicha Isla Fernandina, yá que quería pafar, y que alli le requirió á él, y á todos los que en la dicha Armada venían, que no viniessen, porque de ello Vuestra Alteza era muy deservidos y sobre ello les imbuso muchas penas, las quales no obstante, ni todo lo por el dicho Lic. requerido, ni mandado, todavía había embiado la dicha Armada: é que el dicho Lic. Ayllon estaba en el dicho Puerto, que había venido juntamente con ellas pensando de evitar el daño, que de la venida de la dicha Armada se seguia; porque á él, y á todos era notorio el mal propósito, y voluntad, con que la di-cha Armada venía. Embié al dicho Clerigo con una Carta mia, para el dicho Narvaez, por la qual le decía; como yo había fabido del dicho Clerigo, y de los que con él habían venido, como él era Capitan de la Gente, que aquella Armada trahía, y que holgaba, que fuesse él, porque tenía otro pensamiento, viendo que los Menfajeros, que yo había embiado, no venían; pero que pues él sabía, que yo estaba en esta Tierra en servicio de Vuestra Alteza, me maravillaba no me escribiesse, ó embiasse Mensagero, haciendome saber de su venida. pues sabía, que yo había de holgar con ella, assí por el ser mi Amigo mucho tiempo había, como porque creía que él venia à servir à Vuestra Alteza, que era lo que yo

yo mas defesba, y embiar, como había embiado Sobornadores, y Carta de inducimiento á las Personas, que vo tenía en mi Compañía, en servicio de Vuestra Magestad, para que se levantassen contra mi, y se pasassen à el, como si sucramos los unos Infieles, y los otros Christianos: ó los unos Vasallos de Vuestra Alteza, y los otros sus deservidores. E que le pedía por merced, que de alla adelante no tubiesse aquellas formas, antes me hiciesse saber la causa de su venida; y que me habían sicho, que se intitulaba Capitan General, y Teniente de Gobernador por Diego Velazquez, y que por tal se habia hecho pregonar, y publicar en la Tierra: é que habia hecho Alcaldes, y Regidores, y executado justicia; lo qual era en mucho deservicio de Vuestra Alteza, y contra todas sus Leyes; porque siendo esta Tierra de Vueltra Magestad, y estando poblada de sus Vasallos, y habiendo en ella Justicia, y Cabildo, que no se debía intitular de los dichos Oficios, ni usar de ellos, sin ser primero á ellos recibido, puesto que para los exercer. trujesse Provisiones de Vueltra Magestad. Las quales, si trahía, le pedía por merced, y le requería las presentasse ante mi, y ante el Cabildo de la Vera-Cruz, y que de él, y de mi serían obedecidas, como Cartas, y Provitiones de nuestro Rey, y Señor natural, y cumplidas en quanto al Real Servicio de vuestra Magestad conviniesse, porque yo estaba en aquella Ciudad, y en ella tenía preso á aquel Señor, y tenía mucha suma de Oro, y loyas, assí de lo de Vuestra Alteza, como de los de mi Compañía, y mio: lo qual yo no ofaba dejar, con temor, que salido yo de la dicha Ciudad, la Gente se rebelasse, y perdiesse tanta cantidad de Oro, y Joyas, y tal Ciudad. Mayormente, que perdída aquella, era perdída toda la Tierra. E assímismo dí al dicho Clérigo una Carta para el dicho Lic. Ayllon: el qual, segun despues yo supe, al tiempo que el dicho Clérigo llegó, había prendido al dicho Narvaez, y embiado preso con dos Navios.

XXXVI. Avi. fan A Cortés baberse rebe. lado las Pro mincias de la Costa, y entre. gadose à Nar vaez, especial. mente Cempoa: la. Resuelve ir contra el. Car. tas, que le dié. ron en el Ca· mino, y mode que uso Nar. vaez de atra ber à Mutec. zuma. De lo que paso entre él, y Cortés, para ajustarse, y asechanzas de el uno contra el otros

El día que el dicho Clérigo se partió, me llegó un Mensajero, de los que estaban en la Villa de la Vera-Cruz. por el qual me hacian saber, que toda la Gente de los Naturales de la Tierra estaban levantados, y hechos con el dicho Narvaez, en especial los de la Ciudad de Cempoal, y su Partido: y que ninguno de ellos quería venir á servir á la dicha Villa, assi en la fortaleza, como en las otras cosas, en que solían servir: porque decian, que Narvaez les había dicho, que yo era malo, y que mevenía á prender á mi, y á todos los de Compañía, y llevarnos presos, y dexar la tierra: y que la Gente, que el dicho Narvaez trahía, era mucha, y la que yo tenía poca. E que él trahía muchos Caballos, y muchos tiros: y que yo tenía pocos, y que querían ser á viva, quien vence. E que tambien me facian saber, que eran informados de los dichos Indios, que el dicho Narvaez se venía à aposentar à la dicha Ciudad de Cempoal: y que ya sabía quan cerca estaba de aquella Villa, y que creian, segun eran informados del mal propósito, que el dicho Narvaez contra todos trahía, que desde allí venía fobre ellos, y teniendo de su parte los Indios de la dicha Ciudad, y por tanto me hacían faber, que ellos dejabin la Villa sola, por no pelear con ellos: y por evitar escándalo se subian á la Sierra á causa de un Señor Vasallo de Vuestra Alteza, y Amigo nuestro: y que allí peníaban estar hasta, que yo les embiasse á decir, lo que siciessen. E como yo ví el gran daño, que se comenzaba á revolber, y como la Tierra se levantaba á causa de el dicho Narvaez: parecióme, que con ir yo donde él estaba, se apaciguaria mucho, porque viendome los Indios presente, no se osarían á levantar. Y tambien, porque pensaba dar orden con el dicho Narvaez, como tan gran mal como se comenzaba, cessase. E assí me partí aquel mismo dia, dexando la fortaleza muy bien bastecida de maiz, y de agua, y quinientos Hombres dentro de ella, y algunos tiros de pólvora. E con la otra Gente, que alli tenia, que serian hasta setenta Hombres, segui mi Camino con algunas Personas principales de los de

de él dicho Muteczuma. Al qual yo antes, que me partiesse hize muchos razonamientos, diciendole: ,, Que mirase, , que el era Vasallo de Vuestra Alteza, y que agora había , de recibir mercedes de Vuestra Magestad por los Servi-, cios, que le había hecho: y que aquellos Españoles le de-, xaba encomendados con todo aquel Oro, y Joyas, ,, que el me habia dado, y mandado dar para Vues-, tra Alteza: porque yo iba á aquella Gente, que allí , había venido, á faber, que Gente era, porque hasta , entonces, no lo había sabido, y cresa, que debía ser ,, alguna mala Gente, y no Vasallos de Vuestra Alte-,, za. Y él me prometió de los hacer proveer de todo lo necesario, y guardar mucho todo, lo que allí le dexaba puesto para Vuestra Magestad: y que aquellos suyos, que iban con migo, me llevarían por Camino, que no saliesse de su Tierra: y me harian proveer en él de todo, lo que oviessen menester, y que me rogaba, si aquella fuesse Gente mala, que se lo ficiesse saber, por que luego proveería de mucha Gente de guerra, para que fuessen à pelear con ellos, y hecharlos fuera de la Tierra. Lo qual todo yo le agradecí, y certifiqué, que por ello Vuestra Alteza le mandaria hacer muchas mercedes, y le dí muchas Joyas, y Ropas á él, y á un Hijo suyo, y á muchos Señores, que estaban con él á la sazon. Y en una Ciudad, que se dice Chururtecal (1) topé á Juan Velazquez, Capitan que, como hé dicho, embiaba á Quacucalco, que con toda la Gente se venía, y facados algunos, que venían mal dispuestos, que embié á la Ciudad: con él, y con los demás seguí mi Camino: y quinze leguas adelante de esta Ciudad de Cururtecal topé aquel Padre Religioso de mi Compañía, que yo había embiado al Puerto á faber, que Gente era la del Armada, que allí había venido. El qual me trujo una Carta de el dicho Narvaez, en que me decía, que él trahía ciertas Provisiones, para tener esta Tierra por II 2 Die1124 Diego Velazquez: que luego fuesse donde el estaba & las obedecer, y cumplir, y que él tenía hecha una Villa, v Alcaldes, y Regidores. E del dicho Religiofo supe. como habían prendido al dicho Licenciado Ayllon, y á su Escribano, y Alguacil, y los habían embiado en dos Navíos, y como allá le habían acometido con partidos, para que él atrajesse algunos de los de mi Companía, que se pasassen al dicho Narvaez: y como habían hecho alarde delante de el, y de ciertos Indios, que con el iban de toda la Gente, assí de pie, como de Caballo, y soltar el artillería, que estaba en los Navíos: y la que tenían en Tierra á fin de los atemorizar: por que le dixeron al dicho Religioso: ,, Mirad, como os podeis defender de nosotros, sino hazeis, lo que quin sieremos. E tambien me dijo, como había hallado con el dicho Narvaez á un Señor natural de esta Tierra. Vafallo del dicho Muteczuma: y que le tenía por Gobernador suyo en toda su Tierra de los Puertos hacia la Costa de la Mar: y que supo que al dicho Narvaez le había hablado de parte del dicho Muteczuma, y dadole ciertas Joyas de Oro: y el dicho Narvaez le habia dado tambien á él ciertas cosillas: y que supo que había despachado de allí ciertos Mensajeros para el dicho Muteczuma, y embiado á le decir, que él le soltaría, y que venia á prenderme á mi, y á todos los de mi Compañía, è irse luego, y dexar la Tierra: (1) y que él no quería Oro, sino preso yo, y los que con migo estaban, bolverse, y dejar la Tierra, y sus Naturales de ella en su libertad. Finalmente, que supe que su intencion era de se aposessonar en la Tierra por su autoridad, sin pedir, que suesse recibido de ninguna Persona: y no queriendo yo, ni los de mi Compañía tenerle por Capitan, y Justicia en nombre del dicho Diego Velazquez venir contra nosotros, y tomarnos por

<sup>(-</sup>I-). De estas expresiones de Narvaez se infiere evidentemente, que en haverse movido los Indios contra Cortés, y apartado de la Obediencia a nuestro Soberano, la principal causa sue Narvaez, y el origen de la perdicion de cantas Almas.

Guerra: y que para ello estaba confederado con los Naturales de la Tierra, en especial con el dicho Muteczuma, por sus Mensajeros: y como yo viesse tan manisiesto el daño; y deservicio, que á Vuestra Magestad de lo susodicho se podía seguir, puesto que me dijeron el gran poder que trahías y aunque trahía mandado de Diego Velazquez, que a mi, y ciertos de los de mi Compania, que venian señalados, que luego que nos pudiesse haber, nos ahorcasse, no dejé de me acercar mas á él, creiendo por bien, hacelle conocer el gran deservicio, que á Vuestra Alteza hacía, y poderle apartar del mal propósito, y dañada voluntad; que trahía: E assí seguí mi camino: y quince leguas antes de llegar á la Ciudad de Cempoal, donde el dicho Narvaez estaba aposentado, llegaron à mi el Clérigo de ellos, que los de la Vera-Cruz habían embiado, y con quien yo al dicho Narvaez al Lic. Ayllon había escrito, y otro Clérigo, y uni Andrés de Duero, Vecino de la Isla Fernangina, que assimismo vino con el dicho Narvaez: los quales en respuesta de mi Carta, me dijeron de parte del dicho Narvaez, que yo todavía le fuesse à obedecer, y tener por Capitan, y le entregasse la Tierra, porque de otra manera me serla hecho mucho dano, porque el dicho Narvaez trahîa muy gran poder, y yo tenia poco: y demás de la mucha Gente de Españoles, que trahía, que los mas de los Naturales eran en su favor: é que si yo le quisiesse dar la Tierra, que me daria de los Navios, y Mantenimientos, que él trahía, los que yo quisiesse, y me dejaría ir en ellos á mi, y á los que con migo quisiessen ir, con todo lo que quisiessemos llevar, sin nos poner impedimento en cosa alguna. Y el uno de los dichos Clerigos me dijo, que assí venía capitulado del dicho Diego Velazquez, que hiciessen con migo el dicho partido, y para ello había dado su poder al dicho Narvaez, y á los dichos dos Clérigos juntamente, é que acerca de esto me harían todo el partido, que yo quifiesse. Yo les responds, que no via Provision de Vueltra Alteza; por donde le debiesse entregar la Tiet-KK

ra: é que si alguna trahía, que la presentasse ante mi, y ante el Cabildo de la Vera-Cruz, segun orden, y costumbre de España, y que yo estaba presto de la obedecer, y cumplir; y que hasta tanto, por ningun intetese, ni partido haría lo que él decía: antes yo, y los que con migo estaban, moriríamos en defensa de la Tierra, pues la habíamos ganado, y tenido por Vuestra Magestad pacifica, y segura, y por no ser Traydores, y desleales à nuestro Rey. Otros muchos partidos me movieron, por me atraher á su propósito, y ninguno quise aceptat, sin ver Provision de Vuestra Alteza, por donde lo debiesse hacer: la qual nunca me quisieron mostrar. Y en conclusion, estos Clérigos, y el dicho Andrés de Duero, y yo quedamos concertados, que el dicho Narvaez, con diez Personas, y yo con otras tantas, nos viéssemos con seguridad de ambas las Partes, y que alli me notificasse las Provisiones, si algunas trahía, y que yo respondiesse: y yo de mi parte embié sirmado el feguro, y el assimismo me embió otro, firmado de su nombre: el qual, segun me pareció, no tensa pensamiento de guardar: antes concertó, que en la visita se tuviesse forma como de presto me matassen: (1) é para ello fe señalaron dos de los diez, que con él habían de venir, y que los demás peleassen con los que con migo habían de irs porque decían, que muerto yo, era su hecho acabado: como de verdad lo fuera, si Dios, que en semejantes casos remedia, no remediára con cierto aviso, y de los mismos que eran en la Traycion me vino juntamente con el seguro, que me embiaban. Lo qual fabido, escribí una Carta al dicho Narvaez, y otra á los Terceros, diciendoles, como yo había fabido fu mala intencion, y que yo no quería ir de aquella manera. que ellos tenían concertado. E luego les embié ciertos Requerimientos, y Mandamientos, por el qual requería al dicho Narvaez, que si algunas Provisiones de Vuestra Alteza trahía, me las notificasse: y que hasta tanto, no fe.

<sup>(1)</sup> En todo se porté Cortés como leal Vasallo, y con honor, y valor-

se nombrasse Capitan, ni Justicia, ni se entrometiesse en cosa alguna de los dichos Oficios, so cierta pena, que para ello le impuse. E assimismo mandaba, y mandé por el dicho Mandamiento á todas las Personas, que con el dicho Narvaez estaban, que no tubiessen, ni obedeciessen al dicho Narvaez por tal Capitan, ni Justicia: antes, dentro de cierto término, que en el dicho Mandamiento fenalé, pareciessen ante mi, para que yo les dijesse, lo que debian hacer en servicio de Vuestra Alteza: con protestacion, que lo contrario haciendo, procedería contra ellos, como contra Traydores, y aleves, y malos Vafallos, que se rebelaban contra su Rey, y quieren usurpar sus Tierras, y Señorios, y darlas, y aposesionar de ellas á quien no pertenecían, ni de ellas há accion, ni derecho compete. E que para la ejecucion de esto, no pareciendo ante mi, ni haciendo lo contenido en el dicho mi Mandamiento, iria contra ellos á los prender, y cautivar, conforme á Justicia. E á la respuesta, que de esto hube del dicho Narvaez, sue prender al Escribano, y á la Persona, que con mi poder les sueron á notificar el dicho Mandamiento, y tomarles ciertos Indios, que llevaban, los quales estubieron detenidos, hasta que llegó otro Mensajero, que yo embié á saber de ellos, ante los quales tornaron á hacer alarde de toda la Gente, y amenazar á ellos, y á mi, si la Tierra no les entregássemos. E visto, que por ninguna via vo podía escufar tan gran daño, y mal, y que la Gente de Naturales de la Tierra, se alborotaban, y levantaban á mas andar, encomendandome á Dios, y pospuesto todo el temor del daño, que se podía seguir, considerando, que morir en servicio de mi Rey, y por defender, y amparar sus Tierras, y no las dejar usurpar, á mi, y á los de mi Compañía se nos seguia farta gloria, dí mi Mandamiento á Gonzalo de Sandoval, Alguacil Mayor, para prender al dicho Narvaez, y á los que se llamaban Alcaldes, y Regidores, al qual di ochenta Hombres, y les mande, que fuessen con él á los prender, y yo con otios ciento, y setenta, que por todos eramos docien-KK2 tos.

tos, y cincuenta Hombres, sin tiro de polvóra, ni Caballo, sino á pié, seguí al dicho Alguacil Mayor, para le ayudar, si el dicho Narvaez, y los otros quisiessen re-

fistir lu prision.

XXXVII. De como Cortés venció, y pren. dio à Panfilo de Narvaezs

Y el día que el dicho Alguacil Mayor, y vo con la Gente llegamos à la Ciudad de Cempoal, donde el dicho Narvaez, y Gente estaba aposentada, supo de nuestra ida, salió al Campo con ochenta de Caballo, y quinientos Peones, sin los demás que dejó en su Aposento, que era la Mezquita Mayor de aquella Ciudad. asaz fuerte, y llegó cast una legua de donde yo estaba: y como lo que de mi ida fabía era por lengua de los Indios, y no me halló, creió que le burlaban, y bolvióle á su Aposento, teniendo apercebida toda su Gente, y pulo dos Espías, casi á una legua de la dicha Ciudad. E como yo deseaba evitar todo escándalo, parecióme, que sería el menos, vo ir de noche, sin set sentido, si fuesse posible, y ir drecho al Aposento del dicho Narvaez, que yo, y todos los de mi Compañía sabiamos muy bien, y prenderlo, porque preso él, crei, que no hobiera escándalo; porque los demás querían obedecer á la Justicia, en especial, que los demás de ellos venîan por fuerza, que el dicho Diego Velazquez les hizo, y por temor que nos les quitasse los Indios. que en la Isla Fernandina tenían. E assi fue, que el día de Pascua de Espiritu Santo, poco mas de media noche, yo di en el dicho Aposento, y antes topé las dichas Espías, que el dicho Narvaez tenía puestas, y las que yo delante llevaba, prendieron la una de ellas, y la otra se escapó, de quien me informé de la manera que estaban: y porque la Espía que se había escapado, no llegasse antes que yo, y diesse mandado de mi venida, me dí la mayor priesa, que pude, aunque no pude tanta, que la dicha Espía no llegasse primero casi media hora. E quando llegué al dicho Narvaez, yá todos los de su Compañía estaban armados, y ensillados sus Caballos, y muy á punto, y velaban cada Quarto docientos Hom-Bres: é llegamos tan fin ruido, que quando feimos sen-

tidos, y ellos tocaron al arma, entraba yo por el Patio de su Aposento, en el qual estaba toda la Gente aposentada, y junta, y tenían tomadas tres, ó quatro Torres. que en él había, y todos los demás aposentos fuer-tes. Y en la una de las dichas Torres, donde el dicho Narvaez estaba aposentado, tenía á la Escalera de ella hasta diez, y nueve tiros de Fusilería. E dimos tanta priesa á subir la dicha Torre, que no tubieron lugar de poner fuego mas de un tiro, el qual quiso Dios, que no salió, ni hizo daño ninguno. E assí se subió la Torre hasta donde el dicho Narvaez tenía su cama, donde él. y hasta cincuenta Hombres, que con él estaban, pelearon con el dicho Alguacil Mayor, y con los que con él subieron, puesto que muchas vezes le requirieron, que se diesse á prision por Vuestra Alteza, nunca quisieron, hasta que se les puso suego, y con el se dieron. Y en tanto, que el dicho Alguacil Mayor prendía al dicho Narvaez: yo con los que con migo quedaron defendía la subida de la Torre á la demás Gente, que en su socorro venía, y fize tomar toda la Artillería, y me fortaleci con ella: por manera, que sin muertes de Hombres mas de dos, que un tiro mató, en una hora eran presos todos, los que se habían de prender, y tomadas las Armas á todos los demás, (1) y ellos prometido ser obedientes á la Justicia de Vuestra Magestad: diciendo, que fasta allí habían sido engañados, por que les habían dicho, que trahían Provisiones de Vuestra Alteza, y que yo estaba alzado con la Tierra, y que era Traidor á Vueltra Magestad, é les habían hecho entender otras muchas cosas. E como todos conocieron la verdad, y mala intencion, y dañada voluntad de el dicho Diego Velazquez, y del dicho Narvaez: y como se habian movido con mal propósito, todos fueron muy alegres, porque assí Dios lo había hecho, y proveido. Porque certifico á V. M. que si Dios misteriosamente esto no proveyera, y la vic-LL. toria

<sup>(1)</sup> En esta accion de Cortés se manissesta su valor, y pericia militar, pues vencía unas discultades insuperables.

130

toria fuera de el dicho Narvaez, fuera el mayor daño: que de mucho tiempo acá en Españoles tantos por tantos se ha hecho. Porque el executara el propósito, que trahía, y lo que por Diego Velazquez le era mandado: que era ahorcarme á mi, y á muchos de los de mi Compañía, porque no hubiesse, quien de el fecho diesse razon. E segun de los Indios yo me informé, tenían acordado, que si à mi el dicho Narvaez prendiesse, como él les había dicho, que no podría ser tan fin daño suyo, y de su Gente, que muchos de ellos, y de los de mi Compania no muriessen. E que entre tanto ellos matarian á los que yo en la Ciudad dejaba, como lo acometieron. E despues se juntarian, y darian sobre los que acá quedassen, en manera, que ellos, y su Tierra quedassen libres, y de los Españoles no quedasse memoria. E puede Vuestra Alteza ser muy cierto, que si assi lo sicieran, y salieran con su propósito, de hoy en veinte años no se tornara á ganar, ni á pacificar la Tierra, que estaba ganada, y pacifica.

XXXVIII. De como embió Cortés à buf. car Bastimento d dos Capita nes con trecië. tos Hombres cada uno, y los mando bolver á juntar const go, sabiendo el Rebelion de Te. mixtitan, y que los Indios com batian el Alo jamiento, y habian quemado los bergantines: y Guarni. cion, que dejo en la Vera Cruz.

Dos días despues de preso el dicho Narvaez: porque en aquella Ciudad no se podía sostener tanta Gente junta, mayormente, que ya estaba casi destruida, por que los que con el dicho Narvaez en ella estaban la habian robado: y los Vecinos de ella estaban ausentes, y sus Casas solas: despaché dos Capitanes con cada doscientos Hombres, él uno, para que fuesse ha hacer el Pueblo en el Puerto de Queicacalco, (1) que como á Vuestra Alteza hé dicho, antes embiaba á hacer: y el otro à aquel Rio, que los Navíos de Francisco de Garay, dixeron que habían visto, porque ya yo le tenía seguro. E assimismo embie otros doscientos Hombres á la Villa de la Vera-Cruz, donde fize, que los Navíos, que el dicho Narvaez trahía viniessen. É con la Gente demás me quedé en la dicha Ciudad para proveer, lo que al Servicio de Vuestra Magestad convenia. E despaché un Mensajero á la Ciudad de Temixtitán, y con

El hice saber á los Españoles, que allí había dejado, lo que me había fucedido. El qual dicho Mensajero bolvió de ahí á doce días, y me trujo Cartas de el Alcalde. que allí había quedado, en que me hacía faber, como los Indios les habían combatido la Fortaleza por todas las partes de ella: y puestoles suego por muchas partes, y hecho ciertas minas, y que se habían visto en mucho trabajo, y peligro: y todavia los mataran, si el dicho Muteczuma no mandara cesar la Guerra: y que aun los tenían cercados, puesto que no los combatían. sin dejar salir ninguno de ellos dos pasos fuera de la Fortaleza. Y que les habían tomado en el combate mucha parte de el bastimento, que yo les había dejado, y que les habían quemado los quatro bergantínes, que yo alli tenia: y que estaban en muy estrema necesidad. y que por amor de Dios los socorriesse á mucha priesa. E vista la necesidad, en que estos Españoles estaban, y que si no los socorría, demás de los matar los Indios, y perderse todo el Oro, (1) y Plata, y Joyas. que en la Tierra se habían habido, assí de Vuestra Alteza, como de Españoles, y mios: se perdía la mejor, y mas Noble Ciudad de todo lo nuevamente descubierto del Mundo: y ella perdída, se perdía, todo lo que estaba ganado, por ser la Cabeza de todo, y á quien todos obedecian. Y luego despaché Mensajeros á los Capitanes, que había embiado con la Gente, haciendoles faber, lo que me habían escrito de la gran Ciudad; para que luego dondequiera, que los alcanzassen bolviessen: v por el Camino mas cercano se fuessen á la Provincia de Tlascaltecal, donde yo con la Gente estaba en Compañía, y con toda la Artillería, que pude, y con setenta de Caballo me suy á juntar con ellos, y allí juntos, y hecho alarde se hallaron los dichos setenta de Caballo. y quinientos Peones. E con ellos á la mayor priesa, que

<sup>(1)</sup> Casi todo el Oro, y Joyas, que tenían Cortés, y los Españoles se perdieron, y quando se ganó á México por suerza, los Indies todo lo arrojaron á el Agua, por que casi nada pareció, porque Dios mostró en esto, que la Conquista más había sido por ganar las Almas, que los Metales.

pude me partí para la dicha Ciudad: y en todo el Camino nunca me salió á recibir ninguna Persona de el dicho Muteczuma, como antes lo solían facer: y toda la Tierra estaba alborotada, y casi despoblada: de que concebi mala sospecha, creyendo que los Españoles, que en la dicha Ciudad habían quedado, eran muertos, y que toda la Gente de la Tierra estaba junta esperandome en algun paso, ó parte donde ellos se pudiessen aprovechar mejor de mi. E con este temor suy al mejor recaudo, que pude fasta, que llegué á la Ciudad de Tesnacán, (1) que como ya he hecho Relacion á Vuestra Magestad, està en la Costa de aquella gran Laguna. E allí pregunte à algunos de los Naturales de ella por los Españoles, que en la gran Ciudad habían quedado. Los quales me dijeron, que eran vivos: y yo les dije, que me trujessen una Canóa, porque quería embiar un Español á lo saber: y que en tanto, que él iba había de quedar con migo un Natural de aquella Ciudad, que parecia algo Principal, porque los Señores, y Principales de ella, de quien vo tenía noticia, no parecía ninguno. Y el mandó traher la Canoa, y embió ciertos Indios con el Esoañol, que yo embiaba; y se quedô con migo. Y estandose embarcando este Español para ir á la dicha Ciudad de Temixtirán: vió venir por la Mar (2) otra Canóa, y esperó á que llegasse al Puerto, y en ella venía uno de los Españoles, que habían quedado en la dicha Ciudad: de quien supe que eran vivos todos, excepto cinco, ó seis, que los Indios habían muerto, y que los demás estaban todavia cercados, y que no los dejaban falir de la Fortaleza, ni los proveían de cosas, que habian menester, sino por mucha copia de rescate: aunque despues, que de mi ida habían fabido, lo hacían algo mejor con ellos: y que el dicho Muteczuma decia: que no esperaba, sino yo que fuesse, para que luego tornassen á

an-

<sup>(1)</sup> Tescuco. (2) Por la Laguna, que llamaban Mar, como en la Sagrada Escritura se llama Mar, la Laguna de Tiberias.

andar por la Ciudad, como antes folían. Y con el dicho Español me embió el dicho Muteczuma un Mensajero suyo, en que me decía, que yá creía, que debía saber lo que en aquella Ciudad había acaecidos y que él tenía pensamiento, que por ello yo venía enojado, y trahía voluntad de le hacer algun dano, que me rogaba perdiesse el enojo: porque á él le había pesado tanto, quanto á mi, y que ninguna cosa se había hecho por su voluntad, y consentimiento; y me embió á decir otras muchas cosas, para me aplacar la ira, que él creia que yo trahía, por lo acaecido, y que me fuesse á la Ciudad á aposentar, como antes estaba, porque no menos se haría en ella lo que yo mandasse, que antes se solía facer. Yo le embié á decir, que no trahía enojo ninguno de él, porque bien sabía su buena voluntad, y que assî como el lo decía, lo haría vo.

E otro día figuiente, que fué víspera de S. Juan Bautista, me partí, y dormí en el Camino, á tres leguas de la dicha gran Ciudad: y día de San Juan, despues de haber oido Misa, me parti, y entré en ella casi á medio día, y ví poca Gente por la Ciudad, y algunas Puertas de las encrucijadas, y traviesas de las Calles quitadas, que no me pareció bien, aunque pense que lo hacían de temor de lo que habían hecho, y que entrando yo, los aseguraría. E con esto me suy á la Fortaleza, en la qual, y en aquella Mezquita Mayor, que estaba junto á ella, (1) se aposentó toda la Gente, que con migo venía; é los que estaban en la Fortaleza nos recibieron con tanta alegría, como si nuevamente les dieramos las vidas, que yá ellos estimaban perdídas: y con mucho placer estubimos aquel día, y noche, creiendo, que ya todo estaba pacífico. E otro día, despues de Misa, embiaba un Mensajero á la Villa de la Vera-Cruz, por les dár buenas nuevas, de como los Chris-MM tia

XXXIX. De como Cortés lle gó à Temixtitàn, y entró en fu Alojamien, to, y la multitud de Indios que le afaltó, y como fué resistida, y embestida, y apagado el fuego, que le pusieron.

<sup>(1)</sup> Este es el Sirio, que hoy ocupan la Santa Iglesia Metropolitana, el Palacio de los Exmos. Señores Virreyes, y Casas de el Estado de el Señor Marqués de el Valle.

134 tianos eran vivos, y yo había entrado en la Ciudad, y estaba segura. El qual Mensajero bolvió dende á media hora todo descalabrado, y herido dando voces, que todos los Indios de la Ciudad venían de Guerra, y que tensan todas las Puentes alzadas: é junto tras él dá sobre nosotros tanta multitud de Gente por todas partes. que ni las Calles, ni Azoteas se parecian con Gente; la qual venía con los mayores alaridos, y grita mas espantable, que en el Mundo se puede pensar: y cran tantas las Piedras, que nos echaban con Hondas dentro en la Fortaleza, que no parecía sino que el Cielo las llovías é las Flechas, y Tiraderas eran tantas, que todas las paredes, y Patios estaban llenos, que casi no podiamos andar con ellas. E yo sali fuera á ellos por dos, ó tres partes, y pelearon con nosotros muy reciamente, aunque por la una parte un Capitan falió con docientos Hombres, y antes que se pudiesse recoger, le mataron quatro, y hirieron á él, y á muchos de los otros: é por la parte que yo andaba, me hirieron á mi, y à muchos de los Españoles. E nosotros matámos pocos de ellos, porque se nos acogian de la otra parte de las Puentes, y desde las Azoteas, y Terrados nos hacían daño con piedras, de las quales ganamos algunas, y quemamos. Pero eran tantas, y tan fuertes, y de tanta Gente pobladas, y tan bastecidas de piedras, y otros generos de Armas, que no bastábamos para ge las tomar todos, ni defender, que ellos no nos ofendiessen à su placer. En la Fortaleza daban tan recio combate, que por muchas partes nos pusieron suego, y por la una se quemó mucha parte de ella, sin la poder remediar, hasta que la atajamos, cortando las paredes, y derrocando un pedazo. que mató el fuego. E si no fuera por la mucha Guarda, que allí puse de Escopeteros, y Ballesteros, y otros tiros de pólvora, nos entráran á escala vista, sin los poder resistir. Assí estubimos peleando todo aquel día, hasta que fue la noche bien cerrada; è aun en ella no nos dejaron sin grita, y rebato hasta el día. E aquella noche hice reparar los Portillos de aquello quemado, y :01

todo lo demás, que me pareció, que en la Fortaleza había flaco: è concerté las Estancias, y Gente, que en ellas había de estár, y la que otro día habíamos de falir á pelear fuera, è hize curar los heridos, que eran mas de ochenta.

E lucgo que fué de día, yá la Gente de los Enemigos nos comenzaba á combatir muy mas reciamente, que el día pasado, porque estaba tanta cantidad de ellos, que los Artilleros no tenían necesidad de puntería, fino asestár en los Esquadrones de los Indios. Y puesto que el Artillería hacía mucho daño, porque jugaban trece Arcabuces, sin las Escopetas, y Ballestas, bacian tan poca mella, que ni se parecia que no lo sentian, porque por donde llevaba el tiro diez, ó doce Hombres, se cerraba lucgo de Gente, que no parecia que hacía daño ninguno. Y dejado en la Fortaleza el recaudo que convenía, y se podía dejar, yo torné á falir, y les gané algunas de las Puentes, y quemé algunas Casas, y matamos muchos en cilas, que las defendian: y eran tantos, que aunque mas daño se hiciera, haciamos muy poquita mella. E à nosotros convenía pelear todo el día, y ellos peleaban por horas, que fe remudaban, y aun les sobraba Gente. Tambien hirieron aquel día otros cincuenta, ó lesenta Españoles, aun que no murió ninguno, y peleamos hasta que sue noche, que de cansados nos retruximos á la Fortaleza. E viendo el gran daño, que los Enemigos nos hacían, y como nos herían, y mataban á su salvo, y que puesto que nofotros haciámos daño en ellos, por ser tantos no se parecía, toda aquella noche, y otro día gastámos en hacer tres Ingenios de Madera, y cada uno llevaba veinte Hombi es, los quales iban dentro, porque con las piedras, que nos tiraban desde las Azotéas, no los pudiessent ofender, porque iban los Ingenios cubiertos de tablas, y los que iban dentro, eran Ballesteros, y Escopeteros, y los demás llevaban Picos, y Azadones, y Varas de Hierro para horadarles las Casas, y derrocar las Albarradas; que tepían hechas en las Calles. Y en tanto que estos MM2

XL. Buel ven los Mexta canos à asaltar el Alojamieto: sale de él Cora tess y da muer te a muchos, y quema algunas Cafas,y fon be ridos cincueta Castellanos, M& quinas conque belvieron A Sa lir á pelear, y muerte de Mus teczuma de una pedrada,

Artificios se hacían, no cesaba el combate de los Contrarios: en tanta manera, que como nos falíamos fuera de la Fortaleza, se querían ellos entrar dentro, á los quales resistimos con harto trabajo. Y el dicho Muteczuma, (1) que todavía estaba preso, y un Hijo suyo, con otros muchos Señores, que al principio se habían tomado, dijo, que le sacassen à las Azoteas de la Fortaleza, y que él hablaría á los Capitanes de aquella Gente, y les harían que cesasse la Guerra. E yo lo hice sacar, y en llegando á un Petril, que salía fuera de la Fortaleza, queriendo hablar á la Gente, que por alli combatía, le dieron una Pedrada los suyos en la cabeza, (2) tan grande, que de alli á tres días murió; é yo le fice sacar assi muerto á dos Indios de los que estaban presos, é acuestas lo llevaron á la Gente, y no sé lo que de él se hicieron; salvo que no por esso cesó la Guerra, y muy mas recia; y muy cruda de cada día.

XLI. Llaman los Indios de Paz à Cor tes: lo que le dijeron, y res. pondio. Salen con las Maqui Ilanos, combaten,y los bacen grandaño Sa. le Cortés de el Alojamiento, y toma una Tor. re, y el Templo, y le pone fue. go.

Y este día llamaron por aquella parte por donde habían herido al dicho Muteczuma, diciendo, que me allegasse yo alli, que me querían hablar ciert os Capitanes, y assí lo hize, y pasamos entre ellos, y mi, muchas razones, rogandoles, que no peleassen con migo, pues ninguna razon para ello tenían, é que mir affen las nas los Caste Quenas obras, que de mi habían recibido, y co mo habian sido muy bien tratados de mi. La respue sta suya era, que me fuesse, y que les dejasse la Tierra, y que luego dejarían la Guerra; y que de otra mane ra, que creiesse que habían de morir todos, ó dár sin sotros. Lo qual, segun pareció, hacían, porque: yo me saliesse de la Fortaleza, para me tomar á su placer al falir de la Ciudad, entre las Puentes. E yo les respondi, que no pensassen que les rogaba con la P'az, por

te-

<sup>(1)</sup> Muteczuma segundo. (2) Los Indios le mataron por cobarde, pero lo cierto es, que Dios s le abrió algo el conocimiento para que no estorvasse la propagacion de la Fé, y fuesse causa con la resistencia de que pereciessen tantos millares de Indios, co mo murieron despues por la dureza, y terquedad de Quatecmocetzin su Succesor.

temor, que les tenía (1) sino por que me pesaba del dano, que les facia, y les había de hacer. E por no destruir tan buena Ciudad como aquella era: é todavia respondian, que no cesarían de me dar Guerra hasta; que faliesse de la Ciudad. Despues de acabados aquellos ingenios, luego otro día falí para les ganar ciertas Azoreas, y Puentes: é yendo los ingenios delante, y tras ellos quatro tiros de fuego, y otra mucha Gente de Ballesteros, y Rodeleros, y mas de tres mil Indios de los Naturales de Tascaltecal, que habían venido con migo, y servian á los Españoles: y llegados á una Puente, pufimos los ingenios arrimados á las Paredes de unas Azoteas, y ciertas escalas, que llebabamos para las subir: y era tanta la Gente, que estaba en defensa de la dicha Puente, y Azoteas, y tantas las piedras, que de arriba tiraban, y tan grandes, que nos desconcertaron los ingenios, y nos mataron un Español, y hirieron muchos, fin les poder ganar un paso, aunque puñabamos mucho por ello, porque peleamos desde la mañana sasta medio día, que nos bolvimos con harta tristeza á la Fortaleza. De donde cobraron tanto ánimo, que casi á las Puertas nos llegaban, y tomaron aquella Mezquita grande: y en la Torre mas alta, y mas principal de ella se subieron fasta quinientos Indios, que segun me pareció, eran Per-Ionas Principales. Y en ella subieron mucho mantenimiento de Pan, y Agua, y otras cosas de comer, y muchas piedras; é todos los mas tenían lanzas muy largas con unos hierros de pedernal (2) mas anchos, que los de las nuestras, y no menos agudos: é de allí hacían mucho daño á la Gente de la Fortaleza, porque estaba muy cerca de ella. La qual dicha Torre combatieron los Efpañoles dos, ó tres vezes, y la acometieron á subir: y co-

(2) En mi Libreria tengo dos puntas de Pedernal de estas Lanzas, de large

demás de un palmo, y tan fuertes, y penetrantes como hierro.

<sup>(1)</sup> Esta Fortaleza casi no tiene exemplar, por que un Hombre con poca Gente, cercado con miltones de Enemigos, situado por Agua, sin bastámentos, ni Armas, mantener esta Constancia, solo cabía en Cortés; y los que minoran el mézito de la Conquista, no han reflexionado sobre estas circunstancias.

mo era muy alta, y tenía la subida agra, porque tiene ciento, y tantos escalones: y los de arriba estaban bien pertrechados de piedras, y otras armas, y favorecidos á causa de no haberles podido ganar las otras Azoteas. Ninguna vez los Españoles comenzaban á subir, que no bolvían rodando, y herían mucha Gente: y los que de las otras partes los vían, cobraban tanto ánimo, que se nos venían hasta la Fortaleza, sin ningun temor. E yo viendo, que si aquellos salian con tener aquella Torre, demás de nos hacer de ella mucho daño, cobraban esfuerzo para nos ofender: salí suera de la Fortaleza, aunque manco de la mano izquierda de una herida, que el primer día me habían dado: y liada la rodela en el brazo fuy á la Torre con algunos Españoles, que me siguieron, y hicela cercar toda por bajo, por que se podía muy bien hacer: aunque los cercadores no estaban de balde, que por todas partes peleaban con los contratios, de los quales por favorecer á los suyos, se recrecieron muchos: y yo comenzé á sobir por la Escalera de la dicha Torte, y trás mí ciertos Españoles. Y puesto, que nos defendian la subida muy reciamente, y tanto, que derrocaron tres, ó quatro Españoles: con ayuda de Dios, y de su Gioriosa Madre, por cuya Casa aquella Torre se había señalado, y puesto en ella su Imagen: (1) les subimos la dicha Torre, y arriba peleamos con ellos tanto, que les fué forzado faltar de ella abajo á unas Azoteas, que tenía al derredor, tan anchas como un paso. E de estas tenía la dicha Torre tres, ó quatro, tan altas la una de la otra como tres estados. Y algunos cayeron abajo del todo, que demás de el daño, que recibian de la cayda, los Españoles, que estaban abajo al derredor de la Torre los mataban. E los que en aquellas Azoteas quedaron, pelearon desde alli tan reciamente, que estubimos mas de tres horas en los acabar de matar: por manera, que mu-

<sup>(1)</sup> Por esta razon se consagró allí el Templo Metropolitano en honor de Santa María: esta Imagen de que había sué la misma, que hoy se venera en el Santuario de los Remedios, segun algunos, ó sa pintada en un Damasco de una Bandera, que recogió el Señor Boturíni, y está en la Secretaría del Virreynato, y lo primero es lo mas fundado.

tieron todos, que ninguno escapó. Y crea Vueltra Sucra Magestad, que sue tanto ganalles esta Torre, que si Dios no les quebrara las alas, bastaban veinte de ellos para refistir la subida á mil Hombres, como quiera que pelearon muy valientemente, hasta que murieron: e hice poner fuego á la Torre, y á las otras; que en la Mezquita había; los quales habían ya quitado, y llevado las Imá-

genes, que en ellas teníamos.

Algo perdieron del orgullo con haberles tomado esta fuerza: y tanto, que por todas partes assojaron en mucha manera, é luego torné á aquella Azotea, y hablé á los Capitanes, que antes habían hablado con migo, que estaban algo desmayados, por lo que habían visto. Los quales luego llegaron, y les dije, que mirassen que no se podían amparar: y que les haciamos de cada día mucho daño, y morian muchos de ellos, y quemabamos, y destruíamos su Ciudad: é que no había de parar fasta no dejar de ella, ni de ellos cosa alguna. Los quales me respondieron, que bien vesan, que recibian de nos mucho daño: y que morian muchos de ellos; pero, que ellos estaban ya determinados de motir todos por nos acabar. Y que mirasse yo por todas aquellas Calles, y Plazas, y Azoteas quan llenas de Gente estaban, y que tenían hecha cuenta, que á morir veinte y cinco mil de ellos, y uno de los nueltros, nos acabaríamos nofotros primero, porque éramos pocos, y ellos muchos, y que me hacían faber, que todas las Calzadas de las entradas de la Ciudad eran deshechas, como de hecho passaba, que todas las habían deshecho. excepto una. E que ninguna parte teníamos por dó falir, sino por el agua: e que bien sabian, que teniamos pocos mantenimientos, y poca Agua dulce, que no podiamos durar mucho, que de hambre no nos muriessemos, auaque ellos no nos matassen. Y de verdad, que ellos tenian mucha razon, que aunque no tubieramos otra Guerra, sino la hambre, y necessidad de mantenimientos, bastaba para morir todos en breve tiempo. E palamos otras muchas razones, favoreciendo cada uno sus parti-NN 2 do

XLII. Deter minados los Inº dies à acabar con los Espa. les falen estos de su Aloja. miento, y que. man mucbas Cafas. Tore res, y Azoteas; ciegan quatro Puentes, v que dan muchos bes ridos:

dos. Ya que fue de noche salí con ciertos Españoles, y como los tomé descuidados, ganamosles una Calle: donde les quemamos mas de trecientas Casas. Y luego bolvi por otra ya que allí acudía la Gente, assimismo quemé muchas Casas de ella, en especial ciertas Azoteas, que estaban junto á la Fortaleza, de donde nos hacian mucho daño. E con lo que aquella noche se les hizo, recibieron mucho temor; y en esta misma noche hize tornar à aderezar los ingenios, que el dia antes nos habian desconcertado.

XLIII. Toman los Castellanos otras Puentes. cieron de la Ciudad de México la Noche trifte. murien: el Oro, y Ri. quezas: y llecuba.

Y por feguir la Victoria, que Dios nos daba, salí en amaneciendo por aquella Calle, donde el día any salida que bi tes nos habían desbaratado, donde no menos defensa hallamos, que el primero; pero como nos iban las vidas, y la honra, porque por aquella Calle estaba sana la Calzada, que iba á la Tierra firme: (1) aunque hasta lledo muchos, y gar á ella había ocho Puentes muy grandes, y hondas. perdiendo todo y toda la Calle de muchas, y altas. Azoteas, y Torres: pusimos tanta determinacion, y ánimo, que ayudandogan los que nos Nuestro Señor, les ganamos aquel día las quatro, y quedaron, per se quemaron todas las Azoteas, y Casas, y Torres, que haleando, à Ta- bia hasta la postrera de ellas. Aunque por lo de la noche pasada tenían en todas las Puentes hechas muchas, y muy fuertes albarradas de adobes, y barro, en manera, que los tiros, y ballestas no les podian fazer daño. Las quales dichas quatro Puentes cegamos con los adobes, y tierra de las albarradas, y con mucha piedra, y madera de las Casas quemadas. E aunque todo no sué tan sin peligro, que no hiriesten muchos Españoles: aquella noche puse mucho recaudo en guardar aquellas Puentes; porque no las tornassen á ganar. E otro día de mañana torné à salir: y Dios nos dió assimismo tan buena dicha. y victoria, aunque era innumerable Gente, que defendía las Puentes, y muy grandes Albarradas, y ojos, que aquella noche habían hecho, se las ganamos todas, y las cegamos.

<sup>(1)</sup> Esta Calle es la de Tacuba, que es la Tierra sirme, que entonces tenían, ques por todas las demás partes era Laguna.

gamos. Alsímismo fueron ciertos de Caballo, figuiendo el alcanze, y victoria hasta la Tierra-firme: y estando yo reparando aquellas Puentes, y haciendolas cegar, vinicronme á llamar á mucha priesa, diciendo: que los Indios combatían la Fortaleza, y pedían pazes, y me estaban esperando alli ciertos Señores Capitanes de ellos. E dejando allí toda la Gente, y ciertos tiros, me fuy solo con dos de Caballo á ver lo que aquellos Principales querían. Los quales me dixeron, que si yo les aseguraba, que por lo hecho no serían punidos: que ellos harían alzar el Cerco, y tornar á poner las Puentes, y hacer las Calzadas. y servirian á Vuestra Magestad, como antes lo facian. E rogaronme, que ficiesse traher allí uno como Religioso de los suyos, que yo tenía preso: el qual era como General de aquella Religion. (1) El qual vino, y les habló, y dió concierto entre ellos, y mi: é luego pareció, que embiaban Mensajeros, segun ellos dijeron á los Capitanes, y á la Gente, que tenían en las Estancias á decir, que cesasse el combate, que dabaná la Fortaleza, y toda la etra Guerra. E con esto nos despedimos, é vo metime en la Fortaleza á comer: y en comenzando vinieron á mucha priesa á me decir, que los Indios habian tornado á ganar las Puentes, que aquel día les habiamos ganado, y habían muerto ciertos Españoles, de que Dios sabe quanta alteracion recibi, porque yo no pense, que habíamos, que hacer con tener ganada la salida: y cabalgue á la mayor priesa, que pude, y corrí por toda la Calle adelante con algunos de Caballo, que me siguieron, y sin detenerme en alguna parte, torné á romper por los dichos Indios, y les torné à ganar las Puentes. é fuy en alcanze de ellos hasta la Tierra-sirme. Y como los Peones estaban cansados, y heridos, y atemorizados, y vi al presente el grandísimo peligro, ninguno me siguió: A cuya causa despues de pasadas yo las Puentes, ya que me quise bolver, las hallé tomadas, y ahondadas mucho, de lo que habíamos cegado. Y por la una parte.

<sup>(1)</sup> Religion verdadera, ó falfa, que en Griego se llama Ensebias y Religiosos como muy atados, y adictos á el Culto.

142 te, y por la otra de toda la Calzada llena de Gente, assí en la Tierra, como en el Agua en Canoas: la qual nos garrochaba, y pedreaba, en tanta manera, que si Dies misteriosamente no nos quisiera salvar, era imposible escapar de alli, è aun ya era público entre los que quedaban en la Ciudad, que yo era muerto. Y quando llegué à la postrera Puente de hacia la Ciudad, hallé à todos los de Caballo, que con migo iban, caídos en ella, y un Caballo suelto. Por manera, que yo no pude pasar, y me sue forzado de rebolver solo contra mis Enemigos, y con aquello fice algun tanto de lugar, para que los Caballos pudiessen pasar: y yo hallé la Puente desembarazada, y pasé, aunque con harto trabojo, porque había de la una parte á la otra casi un estado de laltar con el Caballo; los quales, por ir yo, y el bien armados, no nos hirieros, mas de atormentar el cuerpo. E assi quedaron aquella nochè con victoria, y ganadas las dichas quatro Puentes: é yo dejé en las otras quatro buen recaudo, y fuy á la Fortaleza, y hize hacer una Puente de Madera, que llevaban guarenta Hombress y viendo el gran peligro en que estábamos, y el mucho daño, que cada día los Indios nos hacían, y temiendo que tambien deshiciessen aquella Culzada, como las otras: y deshecha, era forzado morir todos; y porque de todos los de mi Compañía fuy requerido muchas veces, que me saliesse, é porque todos, ó los mas estában heridos, y tan mal, que no podím pelear, acordé de lo hacer aquella noche: é tomé todo el Oro, y Joyas de Vuestra Magestad, que se podían sacar, y púselo en una Sala, y allí lo entregué en ciertos lios á los Oficiales de Vuestra Alteza, que yo en su Real Nombre tenía señalados: y á los Alcaldes, y Regidores, y á toda la Gente, que alli estaba, les rogué, y requerí, que me ayudassen á lo sacar, y salvar, é dí una Yegua mia para ello, en la qual se cargó tanta parte, quanta yo podía llevar: é señale ciertos E pañoles, assí Criados míos, como de los otros, que viniessen con el dicho Oro, y Yegua, y lo demás los dichos Oficiales, y Alcaldes, y ReRegidores, y yo lo dimos, y repartimos por los Espaholes, para que lo sacassen. E desamparada la Fortalezas con mucha Riqueza, assí de Vuestra Alteza, como de los Españoles, y mía, me salí lo mas secreto que yo pude, sacendo con migo un Hijo, y dos Hijas del dicho Muteczuma, y á Cacamacin, Señor de (1) Aculuacán, y al otro su Hermano, que yo había puesto en su lugar, y á otros Señores de Provincias, y Ciudades, que allí tenía presos. E llegando á las Puentes, que los Indios tenían quitadas, á la primera de ellas se echó la Puente, que yo trabía, hecha con poco trabajo, porque no hubo quien la resisticsse, excepto ciertas Velas, que en ella estaban, las quales apellidaban tan recio, que antes de llegar à la segunda, estaba infinito número de Gente de los Contrarios fobre nofotros, combatiendonos por todas partes, assi desde el Agua, como de la Tierra: & yo pasé presto con cinco de Caballo, y con cien Peopes, con los quales pafé á nado todas las Puentes,(2) y las gane hasta la Tierra-firme. E dejando aquella Gente en la delantera, torné à la rezaga, donde hallé, que peleaban reciamente, y que era sin comparacion el daño, que los nuestros recibian, assi los Españoles, como los Indios de Tafaltecal, que con nosotros estaban, y assi à todos los mitaron, y á muchos Naturales los Españoles: é assimismo habían muerto muchos Españoles, y Caballos, y perdído todo el Oro, y Joyas, y Ropa, y otras mochas cosas, que sacábamos, y toda el Artilleria. Y recogidos los que estaban vivos, echélos delantes y vo con tres, ó quatro de Caballo, y hasta veinte Peones, que osaron quedar con migo, me fuy en la rezaga, peleando con los Indios, hasta llegar á una Ciudad, que se dice Tacuba, que está fuera de toda la Calzada, de que Dios sabe quanto trabajo, y peligro recibí: porque todas las veces, que bolvía sobre los Contrarios, OO2.

(1) Gulhuacán, junto á México.

<sup>(2)</sup> Los rietgos à que le expuso Cortés son innumerables, y de los mayores, tanto qué con certeza se puede decir: Déxtera Domini secit virtutem.

falta lleno de Flechas, y Viras, (1) y apedreados porque como era Agua de la una parte, y de otra, herían á su salvo, sin temor: é los que salían á tierra, luego bolviámos sobre ellos, y saltaban al agua, assí que recibían muy poco daño, sino eran algunos, que con los muchos estropezaban unos con otros, y caían, y aquellos morían. Y con este trabajo, y satiga lleve toda la Gente hasta la dicha Ciudad de Tacuba, sin me matar, ni herir ningun Español, ni Indio, sino su uno de los de Caballo, que iba con migo en la rezaga, y no menos peleaban, assí en la delantera, como por los lados, aunque la mayor sucrea era en las espaldas, por dó venía la Gente de la gran Ciudad.

XLIV. Loque le sucedió à Cortes, Salien. do de Tacuba. Es combatido, fortificado en un Cerro. Ef pañoles, é Indios, y entre ellos el Hijo, é Hija de Muteczuma, que mu. vieron. Cami nan ordenados los Españoles, peleando. Llegan à un buen Alojamiento, donde se forti. fican.

Y llegado á la dicha Ciudad de Tacuba, hallê toda la Gente remolinada en una Plaza, que no fabían donde ir: á los quales yo dí priesa, que se saliessen al Campo, antes que se recreciesse mas Gente en la dicha Ciudad, y tomassen las Azoteas, porque nos harían desde ellas mucho daño. E los que llevaban la delantera dijeron, que no sabían por donde habían de salir, y yo los hice quedar en la rezaga, y tomé la delantera, hafta los facar fuera de la dicha Ciudad, y esperé en unas Labranzas: y quando llegó la rezaga, supe, que habían recibido algun daño, y que habían muerto algunos Efpañoles, y Indios, y que se quedaba por el Camino mucho Oro perdido, lo qual los Indios cogían; y alli estube, hasta que pasó toda la Gente, pelcando con los Indios: en tal manera, que los detuve, para que los Peones tomassen un Cerro, donde estaba una Torre, (2) y Aposento fuerte, el qual tomaron, sin recibir ningun dano, porque no me partí de allí, ni dejé pasar los Contrarios, hasta haber ellos tomado el Cerro, en que Dios fabe el trabajo, y fatiga, que allí se recibió, porque yá no había Caballo, de veinte, y quatro que nos habían que-

\_\_\_\_

(1). Víra es Ballesta mas larga, y delgada, se dice de Vis, por la mucha suerza con que se arrojaba.

<sup>(2)</sup> Cerro llamado de Muteczuma. En este Cerro está el célebre Santuario de nuestra Señora de los Remedios de poco cuerpo, trahída por los Españoles.

quedado, que pudiesse correr, ni Caballero, que pudiesse alzar el brazo, ni Peon sano, que pudiesse menearse; y llegados al dicho Aposento, nos fortalecimos en él, y alli nos cercaron, y tubieron cercados hasta noche, sin nos dejar descansar una hora: En este desbarato se ha-116 por copia, que murieron ciento, y cincuenta Espanoles, y quarenta, y cinco Yeguas, y Caballos, y mas de dos mil Indios, que servian á los Españoles: entre los quales mataron al Hijo, y Hijas de Muteczuma, y á todos los otros Señores, que trahíamos presos. Y aquella noche (1) á media noche, creiendo no ser sentidos, salímos del dicho Aposento muy calladamente, dejando en él hechos muchos fuegos, sin laber Camino ninguno. ni para donde ibamos, mas de que un Indio de los de Talcalrecal (2) que nos guiaba, diciendo, que él nos facaría á su Tierra; si el Camino no nos impedían: y muy cerca estaban Guardas, que nos fintieron, y assímismo apellidaron muchas Poblaciones, que había á la redonda, de las quales se recogió mucha gente, y nos fueron figuiendo hasta el día, y yá que amanecía, cinco de Caballo. que iban adelante por Corredores, dieron en unos Efquadrones de Gente, que estaban en el Camino, y mataron algunos de ellos: los quales fueron desbaratados, creiendo que iba mas Gente de Caballo, y de Pie. Y porque ví, que de todas partes se recrecía Gente de los Contrarios, concerté alli la de los nuestros: y de la que había fana para algo, hice Esquadrones, y puse en la delantera, y rezaga, y lados, y en medio los heridos, é assímismo repartí los de Caballo; y assí fuimos todo aquel día peleando por todas partes, en tanta manera, que en toda la noche, y día no andubimos mas de tres lepp

(1) Aquella noche, que hasta el presente se llama la Noche triste, y desgraciada.

<sup>(2)</sup> Mejor se puede decir un Angel de Guarda, ó San Pedro, como etros quieren, ó Santiago Apostel, como en la Batalla de las Navas de Telesa, en sigura de Pastor.

CARTA DE RELACION

146

guas. (1) E quiso nuestro Señor, ya que la noche sobrevensa, mostrarnos una Torre, y buen Aposento en un Cerro, donde assimismo nos hicimos suertes: è por aquella noche nos dejaron, aunque cassal Alba hubo otro cierto rebato, sin haber, de que mas del temor, que yá todos llevabamos, de la multitud de la Gente, que á la continua nos segusa el alcance.

XLV. Profigue Cortés el Camino à Tlafcala, peleando fiempre, y au mentandofe los Indios: es he rido de dos pedradas, y como quedó victorio fo en la Batalla de Otumba.

Otro dia me partí á una hora de el dia por la orden ya dicha, llevando mi delantera, y rezaga á buen recaudo: y siempre nos seguian de una parte, y otra los Enemigos, gritando, y apellidando toda aquella Tierra, que es muy poblada. É los de Caballo, aunque éramos pocos arremetiamos, y hacíamos poco daño en ellos, porque, como por allí era la Tierra algo fragosa, se nos acogían á los Cerros. Y de esta manera fuimos aquel día por cerca de unas Lagunas (2) hasta que llegamos á una poblacion buena á donde pensamos haber algun reencuentro con los del Pueblo. E como llegamos lo desampararon, y se fueron á otras poblaciones, que estaban por alli á la redonda: é alli estube aquel dia, y otro, porque la Gente, assí heridos, como los fanos venían muy cansados, y fatigados, y con mucha hambre, y fed: y los Caballos assímismo trahíamos bien cansados, é por que alli hallamos algun maiz, que comimos, y llevamos para el Camino cocido, y tostado. Y otro día nos partímos, y siempre acompañados de Gente de los contrarios: é por la delantera, y rezaga nos acometían, gritando, y haciendo algunas arremetidas. E seguímos nuestro Camino por donde el Indio de Tascaltecal nos guiaba: por el qual llebabamos mucho trabajo, y fatiga, porque nos conbenía ir muchas vezes fuera de Camino: ê ya que era tarde llegamos á un Llano, donde había unas Casas pequeñas, donde aquella noche nos

apo-

<sup>(1)</sup> En el Mapa, que está á el principio de este Tomo, está señalada sa Ruta, ó Camino, que trujo Cortés, quando vino á México la primera vez, su salída de que aquí habla, hasta llegar á Tlaxcála, y la segunda Jornada, en que ganó á la Ciudad.

<sup>(2)</sup> Estas Lagunas son las de Zumpango, Xaltocán, y San Christobals

aposentamos con harta necesidad de comida. E otro día lucgo por la mañana comenzamos á andar, y aun no éramos salidos al Camino, quando ya la Gente de los Enemigos nos feguía por la rezaga: y escaramuzando con ellos, llegamos à un Pueblo grande, que estaba dos leguas de allí: y á la mano derecha de él estaban algunos Indios encima de un Cerro pequeño. E cresendo de los tomar, porque estaban muy cerca de el Camino. y tambien por descubrir si había mas Gente, de la que parecía detrás de el Cerro, me fuy con cinco de Caballo, y diez, ó doce Peones, rodeando el dicho Cerro. E detrás de él estaba una gran Ciudad de mucha Gente, con los quales peleamos tanto, que por ser la Tierra; donde estaban algo áspera de piedras, y la Gente mucha, y nosotros pocos, nos convino retraher al Pueblo, donde los nuestros estaban. E de alli sali vo muy mal herido en la Cabeza de dos pedradas: y despues de me haber atado las heridas, hice salir los Españoles de el Pueblo; porque me pareció, que no era seguro Aposento para nosotros. E assí caminando, figuiendonos todavia los Indios en harta cantidad, los quales pelearon con nosotros tan reciamente, que hirieron quatro, ó cinco Españoles, y otros tantos Caballos: y nos mataron un Caballo, que aunque Dios sabe quanta falta nos hizo, y quanta pena recibimos, con habernosle muerto, porque no teniamos despues de Dios, otra seguridad, si no la de los Caballos, nos consoló su carne, porque la comimos, sin dejar cuero, ni otra cosa de él segun la necesidad, que trahíamos: porque despues, que de la gran Ciudad salimos ninguna otra cosa comimos, sino maiz tostado, y cocido: y esto no todas vezes, ni abasto, y yervas, que cogíamos de el Campo. E viendo, que de cada día sobrevenía mas Gente, y mas recia; y nosotros ibamos enflaqueciendo, hice aquella noche, que los heridos, y dolientes, que llebabamos á las ancas de los Caballos, y acuestas, hiciessen maletas, y otras maneras de ayudas, como se pudiessen sostener, y andar, porque los Caballos, y Españoles sanos estuviessen libres para pelear. Y PP 2

pareció, que el Espiritu Santo me alumbró (1) con este aviso, segun lo que á otro día siguiente sucedió; que habiendo partido en la mañana de este Aposento, y fiendo apartados legua, y media de él, yendo por mi Camino, salieron al encuentro mucha cantidad de Indios. y tanta, que por la delantera, lados, ni rezaga, ninguna cosa de los Campos, que se podían ver había de ellos vacía. Los quales pelearon con nosotros tan fuertemente por todas partes, que casi no nos conocíamos unos á otros, tan juntos, y embueltos andaban con nosotros. (2) Y cierto creimos ser aquel el último de nuestros días, segun el mucho poder de los sndios, y la poca resistencia, que en nosotros hallaban, por ir, como ibamos moy canfados, y casi todos heridos, y delmayados de hambre. Pero quiso nuestro Señor mostrar su gran poder, y misericordia con nosotros: que con toda nuestra flaqueza quebrantamos su gran orgullo, y sobervia, en que murieron muchos de ellos, y muchas Personas muy principales, y feñaladas; porque eran tantos, que los unos á los otros se estorbaban, que no podían pelear, ni huir. E con este trabajo suimos mucha parte de el día, hasta que quiso Dios, que murió una Persona de ellos, que debía ser tan Principal, que con su muerte cesó toda aquella Guerra. Aísí fuimos algo mas descansados, aunque todavia mordiendonos hasta una Casa pequeña, que estaba en el Llano, adonde por aquella noche nos aposentamos, y en el Campo. E yá desde allí se percibian ciertas Sierras (3) de la Provincia de Tascaltecal, de que no poca alegria llegó á nuestro Corazon: porque yá conociamos la Tierra, y sabíamos por donde habíamos de ir. Aunque no estabamos muy satisfechos de hallar los Naturales de la dicha Provincia seguros, y por nuestros

<sup>(1)</sup> Dice bien, pues solo Dios pudo haber obrado semejantes maravillas, y con esto se deben confundir, los que minoran el mérito de la Conquista. Era otro Moyses, quando dijo á el Pueblo el Señor peleará por vojetros. Cap. 14. Exodi.

(2) La Batalla junto á Otumba.

<sup>. (3)</sup> Los Pueblos, y Campos donde fueron estas Batallas, están antes de llegar á Puebla, y entre Otumba, y dicha Giudad; y llaman los Llanos de Apan; y allí se descubre la Sierra de Tlaxcála.

Amigos: porque creíamos, que viendonos ir tan desbas ratados, quisieran ellos dar sin a nuestras vidas, por cobrar la libertad, que antes tenían. El qual pensamiento, y sospecha nos puso en tanta afficcion, quanta trahía-

mos viniendo peleando con los de Culúa.

El día figuiente, siendo ya claro, comenzamos à andar por un Camino muy llano, que iba derecho á la dicha Provincia de Tascaltecal, por el qual nos figuió muy poca Gente de los Contratios, aunque había muy cerca de él muchas, y grandes Poblaciones, puesto que de algunos Cerrillos, y en la rezaga, aunque lejos, todavía nos gritaban. E assi salimos este día, que sue Domingo á ocho de Julio, de toda la Tierra de Culúa, y llegamos á Tierra de la dicha Provincía de Tafcaltecal, á un Pueblo de ella, que se dice Gualipan, (1) de hasta tres, ó quatro mil Vecinos, donde de los Naturales de él fuimos muy bien recibidos, y reparados en algo de la gran hambre, y cansancio, que trahíamos: aunque muchas de las Provisiones, que nos daban, eran por nuestros dineros, y aunque no querían otro, sino de Oro, y éranos forzado darselo, por la mucha necesidad que nos víamos. En este Pueblo estube tres días, donde me vinieron á ver, y hablar Magiscacin, y Sicutengal, y todos los Señores de la dicha Provincia, y algunos de la de Guazucingo; (2) los quales mostraron mucha pena, por lo que nos había acaecido, é trabajaron de me consolar, (3) diciendome, que muchas veces ellos me habían dicho, que los de Culúa eran Traydores, y que me guardasse de ellos, y que no lo había quetido creer. Pero que pues yo había escapado vivo, que me alegrasse, que ellos me ayudarían hasta morir, para satisfacerme de el daño, que aquellos me habían hecho: Porque demás de les obligar á ello, ser Vasallos de Vuestra Alteza, se dolian de muehos Hijos, y Herma-QQ nos.

XLVI. Liega Cortes al Pue. blo de Guali. pan, en la Pro vincia de Thaxcala, y es bien recibido, y vis tado de los See nores de nque llas Provin cias, y le ofrecen llevar d fit Ciudad, donde descanse: sabe las muertes de un Criado fuº yo, y algunos Españoles, que llevaba el Oro. y otras cofas d México, y que los de la Vera. Cruz estaban

Hueyothlipan de la Señoría, ó República de Tlaxcala.
 Huajocingo otra de las Señorías, ó Republicas.

<sup>(3)</sup> Esta prueba de sidelidad, y honradéz de estas Sesiorsas, es digna de alabar, y mas viendo á Hernan Cortés herido, deshechos los suyos, pobres, y muertos de hambre.

150 nos, que en mi compañía les habían muerto, y de otras muchas injurias, que los tiempos pasados de ellos ha-bian recibidos y que tubiesse por cierto, que me serían muy ciertos, y verdaderos Amigos, hasta la muerte. E que pues yo venía herido, y todos los demás de mi Compañía muy trabajados, que nos fuessemos á la Ciudad, que está quatro leguas de este Pueblo, é que alli descansaríamos, y nos curarian, y nos repararían de nuestros trabajos, y cansancio. E yo se lo agradeci, y acepte su ruego, y les dí algunas pocis cosas de Joyas, que se habían escapado, de que fueron muy contentos, y me fuy con ellos á la dicha Ciudad, donde assímismo hallamos buen recebimiento; y Magiscacin me trajo una Cama de Madera encasada, (1) con alguna Ropa de la que ellos tienen, en que durmiesse, porque ninguna trajimos; y á todos hizo reparar de lo que él tubo, y pudo. Aquí en esta Ciudad había dejado ciertos enfermos, quando pasé à la de Temixtitan, y ciertos Criados míos con Plata, y Ropas mías, y otras cosas de Casa, y Provifiones, que yo llevaba, por ir mas desocupado, si algó se nos ofreciesses y se perdieron todas las Escrituras, y Autos, que yo habia hecho con los Naturales de estas Partes, é quedando assímismo toda la Ropa de los Españoles, que con migo iban, sin llevar otra cosa mas de lo que llevaban vestido, con sus Camas: é supe como había venido otro Criado mio de la Villa de la Vera-Cruz, que trahía Mantenimientos, y cosas para mí, y con el, cinco de Caballo, y quarenta, y cinco Peones, el qual había llevado assímismo consigo á los otros, que yo alli habia dejado con toda la Plata, y Ropa, y otras cosas, assí mías, como de mis Compañeros, con siete mil Pesos de Oro fundido, que yo había dejado allí en dos Cofres, sin otras Joyas, y mas otros catorce mil Pesos de Oro en piezas, que en la Provincia de Tuchite-

hecha, pudo usar Cortés este término para la Cama; aunque es natural, que dijesse encazar, que es usado en obras de Tarazea.

beque se habían dado á aquel Capitan, que yo embia-

ba à hacer el Pueblo de Quacucalco, y otras muchas cosas, que valian mas de treinta mil Pesos de Oro: y que los Indios de Culúa los habían muerto en el Camino á todos, y tomado lo que llevaban; y assimismo supe, que habían muerto otros muchos Españoles por los Caminos, los quales iban à la dicha Ciudad de Temixtirán, creiendo que yo estaba en ella pacífico, y que los Caminos estaban, como yo antes los tenía seguros. De que certifico à Vuestra Magestad, que hubimos todos tanta trifteza, que no pudo fer mas; porque allende de la pérdida de estos Españoles, y de lo demás que se perdió, fue renovarnos las muertes, y perdidas de los Españoles, que en la Ciudad, y Puentes de ella, y en el Camino nos habían muerto: en especial que me puso en mucha sospecha, que assimismo hubiessen dado en los de la Villa de la Vera-Cruz, y que los que teniamos por Amigos, sabiendo nuestro desbarato, se hubiessen rebelado. E luego despache, para saber la verdad, ciertos Mentajeros, con algunos Indios, que los guiaron: á los quales les mandé, que fuessen fuera de Camino, hasta llegar á la dicha Villa, y que muy brevemente me hiciessen saber lo que allá pasaba. E quilo nuestro Señor, que á los Españoles hallaron muy buenos, y á los Naturales de la Tierra muy seguros. Lo qual sabido, fue harto reparo de nuestra pérdida, y tristeza: aunque para ellos fue muy mala nueva, saber nueltro suceso, y desbarato. En esta Provincia de Tascaltecal estube veinte días, curandome de las heridas (1) que trahía, porque con el camino, y mala cura, se me habían empeorado mucho, en especial las de la cabeza, y haciendo curar assímismo á los de mi Compañía, que estaban heridos; algunos murieron, assí de las heridas, como del trabajo pasado, y otros quedaron mancos, y cojos, porque trahian muy malas heridas, y para se curar había muy poco refrigerio: é yo assímilmo quedé QQ2 10 V C

<sup>(1)</sup> Cortés sué herido gravemente una vez en la Cabeza, otra en una Pierna, y otra en una Mano.

manco de dos dedos de la mano izquierda.

XLVII. Re. quiere los Caf tellanos à Cortés se buelva à la Vera Cruz: y aquietadolos, và contra Tepeaca: vence los Indios, y dá muchos por Ef clavos, y en veinte dias su' jeta muchas Po blaciones. Lle' ga à la Vera. Cruz un Capi. tan de Francis. co de Garay. derrotado , y con su Gente berida.

Viendo los de mi Compañía, que eran muertos muchos, y que los que restaban, quedaban slacos, y heridos, y atemorizados de los peligros, y trabajos en que se habían visto, y temiendo los por venir, que estában á razon muy cercanos, fuy por muchas veces requerido de ellos, que me fuesse á la Villa de la Vera-Cruz, y que allí nos hariamos fuertes, antes que los Naturales de la Tierra, que teníamos por Amigos, viendo nuestro desbarato, y pocas fuerzas, se confederassen con los Enemigos, y nos tomassen los Puertos, que habíamos de pasar, y diessen en nosotros por una parte, y por otra en los de la Villa de la Vera Cruz, y que estando todos juntos, y allí los Navios, estariamos mas fuertes, y nos podríamos mejor defender; puesto que nos acometiessen, hasta tanto que embiassemos por socorro á las Islas. E yo, viendo, que mostrar á los Naturales poco ánimo, en especial á nuestros Amigos, era causa de mas ayna dejarnos, y ser contra nosotros, acordándome, que siempre á los osados ayuda la fortuna, y que éramos Christianos, y consiando en la grandíssima Bondad, y Misericordia de Dios, (1) que no permitirsa, que del todo pereciessemos, y se perdiesse tanta, y tan noble Tierra, como para Vueltra Magestad estaba pacífica, y en punto de se pacificar; ni se dejasse de hacer tan gran servicio, como se hacía, en continuar la Guerra, por cuya causa se había de seguir la pacificacion de la Tierra, como antes estaba; me determiné de por ninguna manera bajar los Puertos hacia la mar: antes pospuesto todo trabajo, y peligros, que se nos pudiessen ofrecer; les dije: que yo no había de desamparar esta Tierra: por que en ello me parecía, que demás de ser vergonzoso a mi Persona, y á todos muy peligroso: á Vuestra Magestad hacíamos muy gran Traicion. E que me determinaba de por todas las partes, que pudiesse bolver sobre los Enemigos, y ofenderlos por quantas vías á mí fuel-

<sup>(1)</sup> Dios les die fortaleza: Ipfe dabit Virgutem, & fortitudinem Plebi fua

fuelle polible. E habiendo estado en esta Provincia veinte días, aunque ni vo estaba muy sand de mis heridas. y los de mi Compañía todavia blen flacos: salí de ella para otra, que se dice Tepeaca, que era de la liga, y consorcio de los de Culúa nuestros Enemigos. De donde estaba informado, que habían muerto diez, ó doce Espanoles, que venían de la Vera-Cruz á la gran Ciudad; por que por alli es el Camino, La qual dicha Provincia de Tepeaca (1) confina, y parte términos con la de Tascaltecal, y Chururtecal, porque es muy gran Provincia. Y en entrando por Tierra de la dicha Provincia, falió mucha Gente de los Naturales de ella á pelear con nosotros, y pelearon, y nos defendieron la entrada, quanto à ellos fue posible, poniendose en los Aposentos suertes, y peligiosos. E por no dar cuenta de rodas las particularidades, que nos acaecieron en esta Guerra; que sería prolijidad: no dire, si no que despues de hechos los requirimientos, para que viniessen à obedecer los mandamientos, que de parte de Vueltra Magestad se les hacian á cerca de la paz, y no los quisieron cumplir: y les hicimos la Guerra, y peleaton muchas vezes con nofotros: Y con la ayuda de Dios, y de la Real ventura de Vueltra Alteza, siempre los desbaratamos, y matamos muchos, sin que en toda la dicha Guerra me matassen, ni hiriessen, ni un Español. Y aunque como he dicho, esta dicha Provincia es muy grande: en obra de veinte días ove pacíficas muchas Villas, y Poblaciones á ella sujetas. E los Señores, y Principales de ellas han venido á se ofrecer, y dar por Vafallos de Vuestra Magestad, y demás de esto he echado de todas ellas muchos de los de Culúa, que habían venido de esta dicha Provincia á favorecer á los Naturales de ella para nos hacer Guerra: é aun estorbarles, que por fuerza, ni por grado, no fuessen nueltros Amigos. Por manera, que hasta agora he tenido, en que entender en esta Guerra, y aun todavia no es acabada.

<sup>(1)</sup> Tepeaca es de la Diocens de la Puebla, como tambien Tharcala, y

154

·bada, porque aun quedan algunas Villas, y Poblaciones; que pacificar. Las quales con ayuda de nuestro Señor. presto estarán, como estas otras, sujetas al Real dominio de Vueltra Mageltad. En cierta parte de esta Provincia. que es donde mataron aquellos diez Españoles, porque los Naturales de allí siempre estubieron muy de Guerra, y muy rebeldes, y por fuerza de armas se tomaron, hice ciertos Esclavos, de que se dió el quinto á los Oficiales de Vuestra Magestad: porque demás de haber muerto á los dichos Españoles, y rebeladose contra el Servicio de Vuestra Alteza, comen todos carne humana, por cuya notoriedad no embio á Vueltra Magestad probanza de ello. Y tambien me movió á facer los dichos Esclavos, por poner algun espanto à los de Culua: y porque tambien hay tanta Gente, que si no siciesse grande, y cruel castigo en ellos, nunca fe emendarian jamás. En esta Guerra nos andubimos con ayuda de los Naturales de la Provincia de Tascaltecal, y Chururtecal, y Guasuzingo, donde han bien confirmado la amistad con nosotros, y tenemos mucho concepto, que servirán siempre como leales Vasallos de Vuestra Alteza. Estando en esta Provincia de Tepeaca, faciendo esta Guerra, recibí Cartas de la Vera-Cruza por las quales me hacían saber, como allí al Puerto de ella habían llegado dos Navios de los de Francisco de Garay desbaratados: que segun parece el había tornado á embiar con mas Gente á aquel Rio grande, de que yo hice Relacion à Vuestra Alteza: y que los Naturales de ella habían peleado con ellos, y les habían muerto diez, y siete, o diez, y ocho Christianos, y herido otros muchos. Assimismo les habían muerto siete Caballos, y que los Españoles, que quedaron se habían entrado á nado á los Navíos, y se habían escapado por buenos pies: é que el Capitan, y todos ellos venían muy perdídos, y heridos, y que el Teniente, que vo había dejado en la Villa, los había recibido muy bien, y hecho curar. E por que mejor pudiessen convalecer, había embiado cierta parte de los dichos Españoles á Tierra de un Señor, nuelnuestro Amigo, que está cerca de allí, donde eran bien probeidos. De lo qual todo nos pesó tanto, como de nuestros trabajos pasados: é por ventura no les acaeciera este desbarato, si la otra vez ellos vinieran á mí, como ya he hecho Relacion á Vuestra Alteza. Porque como yo estaba muy informado de todas las cosas de estas partes, pudieran haber de mí tal aviso, por donde no les acaeciera, lo que les sucedió: especialmente, que el Señor de aquel Rio, y Tierra, que se dice Pánuco, se había dado por Vasallo de Vuestra Magestad. En cuyo reconocimiento me había embiado á la Ciudad de Temixtitán, con sus Mensajetos, ciertas cosas, como ya he dicho. Yo he escrito á la dicha Villa, que si el Capitan de el dicho Francisco de Garay, y su Gente se quificisen ir, les dén favor, y les ayuden para se despachar

ellos, y sus Navios.

Despues de haber pacificado, lo que de toda esta Provincia de Tepeaca se pacificó, y sujetó al Real Servicio de Vuestra Alteza, los Oficiales de Vuestra Magestad, y yo platicamos muchas vezes la orden, que se debía de tener en la seguridad de esta Provincia. E viendo como los Naturales de ella, habiendose dado por Vafallos de Vueltra Alteza, se habían rebelado, y muerto los Españoles: y como están en el Camino, y paso por donde la contratación de todos los Puertos de la Mar es para la Tierra dentro: y considerando, que si esta dicha Provincia se dejasse sola, como de antes, los Naturales de la Tierra, y Señorio de Culúa, que están cerca de ellos, los tornarían á inducir, y atraher á que otra vez se lebantassen, y rebelassen: de donde se seguiría mucho deño, y impedimiento á la pacíficacion de estas partes, y al Servicio de Vuestra Alteza, y cesaría la dicha contratacioni mayormente, que para el Camino de la Costa de la Mar, no hay mas de dos Puertos muy agros, y ásperos, que confinan con esta dicha Provincia: y los Naturales de ella los podrían defender con poco trabajo suyo. E assi por esto, como por otras razones, y caulas muy combenientes, nos pareció, que RR 2 para

XLVIII. Destermina Don Fernando Corètés, con parecer de los sui yos, hacer und Ciudad en Tepeaca, llamana dola Segura de la Frontera, y nombra Justicia, y Regio miento, y otras cosas. para evitar lo ya dicho, se debía hacer en esta dicha Provincia de Tepeaca una Villa en la mejor parte de ella, à donde concurriessen las calidades necesarias para los Pobladores de ella. E poniendolo en efecto, yo en nombre de Vuestra Magestad puse nombre á la dicha Villa, Segura de la Frontera: (1) y nombré Alcaldes, y Regidores, y otros Oficiales, conforme á lo que se acostumbra. E por mas seguridad de los Vecinos de esta Villa en el lugar donde la señalé, se ha comenzado á traher materiales para facer una Fortaleza, porque aquí los hay buenos, y se dará en ella toda la priesa, que

sea mas posible.

XLIX. De la Provincia de Guacachula, y Guaxocingo, y como fus Caci ques informa. ron à Cortés baber treinta mil Indios de Cultia, y yendo los Españoles contra ellos, prendieren a los Caciques referidos, vlos bolviero à Cor. tés, el qual les dio libertad, y marchó à la expedicion.

Estando escribiendo esta Relacion, vinieron á mí ciertos Mensajeros de el Señor de una Ciudad, que está cinco leguas de está Provincia, que se llama Guacahula: (2) y es à la entrada de un Puerto, que se pasa para entrar à la Provincia de México por allí, los quales de parte del dicho Señor, me dijeron: que, porque ellos, pocos días había, habían venido á mí á dar la Obediencia, que á Vuestra Magestad debían: y se habían ofrecido por sus Vasallos, y que porque vo no los culpasse: creyendo, que por su consentimiento era; me hacian saber, como en la dicha Ciudad estaban aposentados ciertos Capitanes de Culúa. E que en ella, y á una legua de ella, estaban treinta mil Hombres en guarnicion, guardando aquel Puerto, y pafo, para que no pudiessemos entrar por él: y rambien para defender, que los Naturales de la dicha Ciudad, ni de otras Provincias á ellas Comarcanas firviessen à Vuestra Alteza, ni fuessen nuestros Amigos. E que algunos obieran venido á se ofrecer à su Real Servicio, si aquellos no lo impidiessen: é que me lo hacim faber, paraque lo remedialles porque demás del impedimento, que era á los que buena voluntad tenían, los de la dicha Ciudad, y todos los Comar-

(2) Huaquechula otra de las Repúblicas.

<sup>(1)</sup> No conserva hoy el nombre de Segura, sino el antiguo de Tepeaça.

DE D. FERNANDO CORTES.

157 canos, recibían mucho daño. Porque como estaba muchi Gente junta, y de Guerra, eran muy agraviados, y maltratados, y les tomaban sus Mugeres, y Haciendas. y otras cosas: y que viesse yo, que era lo que mandaba, que ellos hiciessen, y que dandoles savor, ellos lo harían. E luego, despues de los haber agradecido su aviso, y ofrecimiento, les di trece de Caballo, y docientos Peones, que con ellos fuessen, y hasta treinta mil Indios de nuestros Amigos. Y fué el concierto, que los llevarían por parte que no fnessen sentidos: é que despues que llegasse junto á la Ciudad el Señor, y los Naturales de ella, y los demás sus Vasallos, y Valedores, estarían apercebidos, y cercarían los Aposentos, donde los Capitanes estaban aposentados, y los prenderían, y matarian, antes que la Gente los pudiesse socorrer: é quando la Gente viniesse, yá los Españoles estarian dentro la Ciudad, y pelearían con ellos, y los desbaratarían. E idos ellos, y los Españoles, fueron por la Ciudad de Churultecal, y por alguna parte de la Provincia de Guasucingo, que confina con la Tierra de esta Ciudad de Guacachula. hasta quatro leguas de ella; y en un Pueblo de la dicha Provincia de Guasucingo, dizque dijeron á los Españoles, que los Naturales de esta Provincia estaban confederados con los de Guacachula, y con los de Culúa, para que debajo de aquella cautela, llebassen á los Españoles á la dicha Ciudad, y que allá todos juntos diessen en los dichos Españoles, y los matassen. E como aun no del todo era falido el temor, que los de Culúa en su Ciudad, y en su Tierra nos pusieron, puso espanto esta informacion á los Españoles; y el Capitan, que yo embiaba con ellos, hizo sus pesquisas, con mo lo supo entender, y prendieron todos aquellos Senores de Guasucingo, que iban con ellos, y á los Mensajeros de la Ciudad de Guacachula: y presos, con ellos te bolvieron à la Ciudad de Churultecal, que está quatro leguas de alli: é desde alli me embiaron todos los presos con cierta Gente de Caballo, y Peones, con la

11,58

confirmacion que habían habido. E demás de esto me escribió el Capitan, que los nuestros estaban atemorizados, que le parecía que aquella jornada era muy dificultofa. E llegados los presos, les hablé con las Lenguas que vo tengo; y habiendo puesto toda diligencia para saber la verdad, pareció que no los había el Capitan bien entendido. E luego los mandé foltar, y les satisfice, con que creía, qué aquellos eran leales Vasallos de Vuestra Sacra Magestad, y que yo quería ir en Persona á desbaratar aquellos de Culúa; y por no mostrar flaqueza, ni temor á los Naturales de la Tierra, assí á los Amigos, como á los Enemigos, me pareció, que no debía cesar la jornada comenzada. E por quitar algun temor de el que los Españoles tensan, determiné de dejar los negocios, y despacho para Vuestra Magestad, en que entendía, y á la hora me partí, á la mayor priesa que pude, é llegué aquel día á la Ciudad Churultecal, que está ocho leguas de esta Villa, donde hallé á los Españoles, que todavía se afirmaban ser cierta la Traicion.

L. Acercan. dose Cortés à mados.

E otro dia fuy á dormir al Pueblo de Guasucin-Guacachula, go, donde los Señores habían sido presos. El día sipelean sus In. guiente, despues de haber concertado con los Mensadios con los Cu jeros de Guacachula, el por donde, y como habíamos lúas, y dán de entrar en la dicha Ciudad, me partí para ella una muerte de los hace entrar en la dicha Ciudad, me partí para ella una que estaban en hora antes que amaneciesse, y suy sobre ella casi á las la Ciudad; y diez del día. E á media legua me falieron al Camino como desbarató ciertos Mensajeros de la dicha Ciudad, y me dijeron. Cortés el socor como estaba todo muy bien probeido, y á punto, y canos, que se que los de Culúa no sabían nada de nuestra venida, porsirados à un que ciertas Espías, que ellos tenían en los Caminos, los Monte, fueron Naturales de la dicha Ciudad las habían prendido: é derrotados, y assímismo habían hecho á otros, que los Capitanes de muertos, y sus Culúa embiaban á se asomar por las Cercas, y Torres queados, y que de la Ciudad à descubrir el Campo: é que à esta causa toda la Gente de los Contrarios estaba muy descuidada, creyendo, que tenían recaudo en sus Velas, y Esguchas: por tanto, que llegasse, que no podía ser senti-

do. E assí me dí mucha priesa, por llegar á la Ciudad fin fer sentido, porque ibamos per un Llano, donde desde allá nos podrían bien vér. E segun pareció, como de los de la Ciudad fuimos vistos, viendo que tan cerca estábamos, luego cercaron los Aposentos, donde los dichos Capitanes estaban, y comenzaron á pelear con los demás, que por la Ciudad estaban repartidos. E quando yo llegué á un tiro de Ballesta de la dicha Ciudad, ya me trahian hasta quarenta Prissoneros, é todavía me dí priesa á entrar dentro. En la Ciudad andaba muy gran grita por todas las Calles, peleando con los Contrarios, é guiado por un Natural de la dicha Ciudad, llegué al Aposento, donde los Capitanes estaban; el qual hallê cercado de mas de tres mil Hombres, que peleaban por entrarles por la Puerta, é les tenían tomados los Altos, y Azoteas; é los Capitanes, y la Gente, que con ellos se halló, pelcaban tan bien, y tan esforzadamente, que no les podían entrar el Aposento, puesto que eran pocos, porque demás de pelear ellos como valientes Hombres, el Aposento era muy suertes y como yo llegué luego, entramos, y entró tanta Gente de los Naturales de la Ciudad, que en ninguna manera los podíamos focorrer, que muy brevemente no fuessen muertos; porque yo quisiera tomar algunos á vida, para me informar de las cosas de la gran Ciudad. y de quien era Señor despues de la muerte de Muteczuma, y de otras cosas, y no pude tomar sino á uno mas muerto que vivo, de el qual me informé, como adelante diré. Por la Ciudad mataron muchos de ellos. que en ella estaban aposentados: y los que estaban vivos, quando yo en la Ciudad entré, sabiendo mi venída, comenzaron á huir hácia donde estaba la Gente. que tenían en Guarnicion: y en el alcance assimismo murieron muchos. E sué tan presto oído, y sabido este tumulto por la dicha Gente de Guarnicion, porque els taban en un alto, que sojuzgaba toda la Ciudad, y lo llano de alderredor, que casi á una sazon llegaron los que salsan huyendo de la dicha Ciudad, y la Gente que SS2

venia en socorro, y á ver que cosa era aquella, los quales eran mas de treinta mil Hombres, y la mas lucida Gente, que hemos visto, porque trahian muchas Joyas de Oro, y Plata, y Plumajes; y como es grande la Ciudad, comenzaron á poner fuego en ella, por aquella parte por dó entraban: lo qual fué muy presto hecho faber por los Naturales, y falí con fola la Gente de Caballo, porque los Peones estaban yá muy cansa, dos, y rompimos por ellos, y retrujeronse á un paso, el qual les ganamos, y falimos tras ellos, alcanzando muchos por una Cuesta arriba muy agra: y tal, que quando acabamos de encumbrar la Sierra, ni los Enemigos, ni nosotros podíamos ir atrás, ni adelante: e assí caseron muchos de ellos muertos, y ahogados de la calor, fin herida ninguna, y dos Caballos se estancaron, y el uno murió; y de esta manera hicimos mucho daño, porque ocurrieron muchos Indios de los Amigos nuestros: y como iban descansados, y los Contrarios casi muertos, mataron muchos. Por manera, que en poco rato estaba el Campo vacío de los vivos, aunque de los muertos algo ocupado: y llegamos á los Apofentos, y Albergues, que tenían hechos en el Campo nuebamente, que en tres partes que estaban, parecía cada una de ellos una razonable Villa; porque demás de la Gente de Guerra, tenían mucho aparato de Servidores, y fornecimiento para su Real: porque segun supe despues, en ellos había Personas Principales; lo qual sue todo despojado, y quemado por los Indios nuestros Amigos, que certifico á Vuestra Sacra Magestad, que había yá juntos de los dichos nuestros Amigos mas de cien mil Hombres. (1) Y con esta victoria, habiendo echado todos los Enemigos de la Tierra, hasta los pasar allende unas Puentes, y malos pasos, que ellos tenían, nos bolvimos á la Ciudad, donde de los Naturales fuimos bien recibidos, y aposentados: é descansamos en la dicha Ciudad tres días, de que teníamos bien necesidad.

En

<sup>(1)</sup> Por estas Acciones de los de Huauquechula, se les han concedido muchos Privilegios, y se les conservan el dia de hoy.

En este tiempo vinieron á se ofrecer al Real Servicio de Vuestra Magestad los Naturales de una Poblacion grande, que está encima de aquellas Sierras, dos leguas de donde el Real de los Enemigos estaba, y tambien al pie de la Sierra, donde he dicho, que fale aquel fumo, que se llama esta dicha Poblacion Ocupatuyo. (1) E dijeron, que el Señor, que allí tenían se había ido con los de Culúa al tiempo, que por allí los habíamos corrido: creyendo que no paráramos hasta su Pueblo. É que muchos días había, que ellos quisieran mi amistad, y haber venido à se ofrecer por Vasallos de Vuestra Magestad, sino que aquel Señor no los dejaba, ni había querido: puesto, que ellos muchas vezes se lo habían requerido, y dicho. Y que agora querían servir á Vuestra Alteza; é que allí había quedado un Hermano de el dicho Señor, el qual siempre había sido de su opinion, y propólito: y agora assímismo lo era. E que me rogaban, que tubiesse por bien, que aquel succdiesse en el Señorio: é que aunque el otro bolviesse, que no confintiesle, que por Señor fuesse recibido, y que ellos tan poco lo recibirían. E yo les dije, que por haber sido hasta allí de la liga, y parcialidad de los de Culúa, y se haber rebelado contra el Servicio de Vuestra Mageltad eran dignos de mucha pena: y que assí tenía pensado de la ejecutar en sus Personas, y Haciendas. Pero que pues habían venido, y decían, que la causa de su rebelion, y alzamiento había sido aquel Señor, que tenían, que yo en nombre de Vuestra Magestad les perdonaba el yerro pasado, y los recibia, y admitia à su Real Servicio. Y que los apercibía, que si otra vez semejante yerro cometiessen, serían punidos, y castigados: Y que si leales Vasallos de Vuestra Alteza fuessen, serían de mí, en su Real nombre, muy favorecidos, y ayudados: é assí lo prometieron. Esta Ciudad de Guacachula está asentada en un Llano, arrimada por la una parte à unos muy altos, y ásperos Cerros; y por la otra TT to-

LI. Piden perdon d Cor. tes los Indios de Ocupatuyo, que habian seguido à los de Culia, y proponen un Hera mano de su Caº cique, que bu. yo.para que los gobierne en su lugar; y lo que respondió Cor. tés. Sitio de Guacachula.

todo el Llano la cercan dos Ríos, dos tiros de Ballesra, el uno del otro, que cada uno tiene muy altas, y grandes barrancas. E tanto, que para la Ciudad hay por ellos muy pocas entradas, y las que hay fon asperas de bajar, y subir, que á penas las pueden bajar, y subir cabalgando. Y toda la Ciudad está cercada de muy fuerte Muro de cal y canto, tan alto, como quatro estados por de fuera de la Ciudad: é por de dentro está casi igual con el fuelo. Y por toda la Muralla va su petril. tan alto, como medio estado, para pelear tiene quatro entradas, tan anchas, como uno puede entrar á Caballo: y hay en cada entrada tres, ó quatro bueltas de la cerca, que encabalga el un lienzo en el otro: y hacia á aquellas bueltas hay tambien encima de la Muralla su petril para pelear. En toda la cerca tienen mucha cantidad de piedras grandes, y pequeñas, y de todas maneras, con que pelean. Será csta Ciudad de hasta cinco, ó seis mil Vecinos; é terna de Aldeas, á ella sujetas otros tantos, y mas. Tiene muy gran sitio, porque de dentro de ella hay muchas Huertas, y Frutas, y Olores á su costumbre.

LII. De la Conquista de Izzucán, y si tuacion de ella. Vienen á dár la obediencia à Cortés los Pueblos comarcanos, y declara por Sucesor de Izzucán á un Nieto del Cacique.

E despues de haber reposado, en esta dicha Ciudad tres días, fuimos á otra Ciudad, que se dice Yzzucán, que está quatro leguas de esta de Guacachula: porque fuy informado, que en ella assímismo había mucha Gente de los de Culúa en guarnicion: y que los de la dicha Ciudad, y otras Villas, y Lugares sus sufragáneos eran, y se mostraban muy parciales de los de Culúa, porque el Señor de ella era su Natural, y aun Pariente de Muteczuma. E iba on mi Compañía tanta Gente de los Naturales de la Tierra Vasallos de Vuestra Magestad, que casi cubrían los Campos, y Sierras, que podíamos alcanzar á ver. E de verdad había mas de ciento, y veinte mil Hombres. Y llegamos sobre la dicha Ciudad de Yzzurán á hora de la diez, y estaba despoblada de Mugeres, y de Gente menuda: é había en ella hasta cinco, \( \rho \) seis mil Hombres de Guerra muy bien aderezados. Y como los Españoles llegamos delante co-

menzaron algo á defender su Ciudad; pero en poco rato la desampararon, porque por la parte, que fuimos guiados para entrar en ella estaba razonable entrada. E seguimoslos por toda la Ciudad hasta los facer saltar por encima de los adarves (1) á un Río, que por la otra parte la cerca toda: del qual tenían quebradas las Puentes, y nos detubimos algo en pafar, y feguímos el alcanze hasta legua, y media mas: en que creo se escaparon pocos de aquellos, que allí quedaron. Y bueltos á la Ciudad embié, dos de los Naturales de ella, que estaban presos, á que hablassen á las Personas principales de la dicha Ciudad, porque el Señor de ella se habia tambien ido con los de Culúa, que estaban alli en guarnicion, para que los hiciesse bolver á su Ciudad; y que yo les prometía en nombre de Vuestra Magestad, que siendo ellos leales Vasallos de Vuestra Alteza, de allí adelante serían de mí muy bien tratados, y perdonados del rebelion, y yerro pasado. E los dichos Naturales fueron, y dende á tres días vinieron algunas Personas principales, y pidieron perdon de su yerro, diciendo, que no habían podido mas, porque habían hecho, lo que su Señor les mandó; y que ellos prometían de ahí adelante, pues su Señor se había ido, y dejadolos, de servir á Vuestra Magestad muy bien, y lealmente. E yo les aseguré, y dije, que se viniessen á sus Casas, y trujessen á sus Mugeres, y Hijos, que estaban en otros Lugares, y Villas de su parcialidad; y les dije, que hablassen assímismo á los Naturales de ellas, para que viniesfen á mi: y que yo les perdonaba lo pasado, y que no quisiessen, que vo obiesse de ir sobre ellos, porque recibirían mucho daño, de lo qual me pasaría mucho. E assí fue secho, de ahí á dos días, se tornó á poblar la dicha Ciudad de Yzzucán: é todos los Sufraganeos á ella vinieron á se ofrecer por Vasallos de Vuestra Alteza; e quedó toda aquella Provincia muy segura, y por nucstros Amigos, y Confederados con los de Guaca-TT<sub>2</sub> chula.

<sup>(1)</sup> Adarve es término arabigo, que es el espacio, que hay en los Muros donde se lebantan las Almenas.

chula. Porque hubo cierta diferencia sobre à quien pertenecía el Señorio de aquella Ciudad, y Provincia de Yzzucán por ausencia, del que se había ido á Mexico. E puesto, que hubo algunas contradicciones, y parcialidades entre un Hijo bastardo del Señor Natural de la Tierra, que había fido muerto por Muteczuma, y puesto, el que á la sazon era: y casadole con una Sobrina suva; y entre un Nieto de el dicho Señor Natural, Hijo de su Hija legítima, la qual estaba Casada con el Señor de Guacachula, y habían habido aquel Hijo Nieto de el dicho Señor Natural de Yzzucan: se acordó entre ellos, que heredasse el Señorío aquel Hijo del Senor de Guacachula, que venía de legítima línea de los Señores de alls. E puesto que el otro fuesse Hijo, que por ser bastardo (1) no debia de ser Señor, assí quedó. E obedecieron en mi presencia á aquel Muchacho, que es de edad de hasta diez años; á que por no ser de edad para gobernar, que aquel su Tío bastardo, y otros tres Principales, uno de la Ciudad de Guacachula, y los dos de la de Yzzucán fuessen Gobernadores de la Tierra, y tubiessen el Muchacho en su poder hasta tanto, que fuesse de edad para gobernar. Esta Ciudad de Yzzucán será de hasta tres, ó quatro mil Vecinos, es muy concertada en sus Calles, y Tratos, tenía cien Casas de Mezquitas, y Oratorios muy fuertes con sus Torres: las quales todas se quemaron. Está en un Llano á la halda de un Cerro mediano, donde tiene una muy buena Fortaleza: y por la otra parte de hacia el Llano está cercada de un hondo Río, que pasa junto á la cerca: y está cercada de la Barranca del Río, que es muy alta, y sobre la Barranca hecho un petril toda la Ciudad en torno tan alto, como un estado: tenía por toda esta cerca muchas piedras. Tiene un Valle redondo muy fertil de Frutas, y Algodon, que en ninguna parte de los Puertos arriba le hace por la gran frialdad: y allí es Tierra caliente, y causalo, que está muy abrigada de Sierras; todo

cite

<sup>(1)</sup> Aqui se advierte, que reconocían legítimo Matrimonio, y exclusan á los Bastardos de la Sucesson, como se manda en las Leyes de España.

este Valle se tiega por muy buenas Azequias, que tienen

muy bien sacadas, y concertades.

En esta Cludad estube hasta la dejar muy poblada, y pacifica: è à ella vinieron alsimismo à se ofrecer gan de Paz les por Vafallos de Vueltra Magestad, el Señor de una Ciudad, que se dice Guaxocingo, y el Señor de otra Ciu- de otra Ciudad, dad, que está á diez leguas de esta de Yzzucán, y son fronteros de la Tierra de México. Tambien vinieron de ocho Puebles de la Provincia de Coastoaca, (1) que es una, de que en los Capítulos antes de este hice mencion, que habían visto los Españoles, que yo embié á Coastoaca, Zubuscar Oro á la Provincia de Zuzula, (2) donde, y en la de Tamazula, (3) porque está junto à ella, dije, que había muy grandes Poblaciones, y Casas muy bien obradas, de mejor Cantería, que en ninguna de estas Partes se había visto: la qual dicha Provincia de Coastoaca está quarenta leguas de allí de Y7zu án: é los Naturales de los dichos ocho Pueblos se ofrecieron assimismo por Vasallos de Vuestra Alteza, é dijeron, que otros quatro, que restaban en la dicha Provincia, vernian muy presto: e me dijeron, que les perdonasse, por que antes no habían venido, que la caula había sido no osar, por temor de los de Culúi, porque ellos nunca habían tomado Armas contra mi, ni h b'an sido en muerte de ningun Español. E que siempre, despues que al servicio de Vuestra Alteza se habían ofrecido, habían sido buenos, y leales Vasallos suvos en sus voluntades, porque no las habían osado manifestar, por temor de los de Culúa. De manera, que puede Vuestra Alteza ser muy cierto, que siendo nuestro Señor servido en su Real ventura, en muy breve tiempo se tornará á ganar lo perdido, ó mucha parte de ello, porque de cada día se vienen á ofrecer por Vafallos de Vueltra Magestad, de muchas Provincias, y

LIII. Lie. Senores de Gua xocingo, y los distante diez leguas, y los de otrasocho Cius dades de las Provincias de zula, y Tamae zula, y fus In .

<sup>(1)</sup> Es Oarnen.

<sup>(2)</sup> Puede ser Zacatula de el Obispado de Michoacan.

<sup>(3)</sup> Tamazula está en la Provincia de Sinaloa á la Costa del Súr.

Ciudades, que antes eran sujeras á Muteczuma, viendo, que los que assi lo hacen, son de mi muy bien recibidos, y tratados: y los que al contrario, de cada día destruídos.

I.IV. Un Her la Guerra.

De los que en la Ciudad de Guacachula se prenreczuma entra dieron, en especial de aquel herido, supe muy por exd reynaren Me tenso las cosas de la Gran Ciudad de Temixtitan, é zico, y se pre- como despues de la muerte de Muteczuma había suceviene Cortés à dido en el Señorso un Hermano suyo, Señor de la Ciudad de Iztapalapa, que se llamaba Cuetravacin, (1) el qual sucedió en el Señorso, porque murió en las Puentes el Hijo de Muteczuma, que heredaba el Señorío, y otros dos Hijos suyos, que quedaton vivos, el uno dizque es loco, y el otro perlático: é á esta causa decian aquellos, que había heredado aquel Hermano suyo, é tambien porque él nos había hecho la Guerra, y porque lo tenían por valiente Hombre muy prudente. Supe afsímismo, como se fortalecían, assi en la Ciudad, como en todas las otras de su Señorio, y hacía muchas Cercas, y Cavas, y fosados, y muchos géneros de Armas. En especial supe, que hacían Lanzas largas, como Picas, para los Caballos, é aun ya habemos visto algunas de ellas, é porque en esta Provincia de Tepeaca se hallaron algunas, con que peléaron: y en los Ranchos, y Aposentos, en que la Gente de Culúa estaba en Guacachula, se hallaron assímismo muchas de ellas. Otras muchas cosas supe, que por no dar á Vuestra Alteza importunidad, dejo.

Yo embio á la Isla Española quatro Navios, para que luego buelvan cargados de Caballos, y Gente para nuestro socorro: é assímismo embio á comprar otros quatro, paraque desde la dicha Isla Española, y Ciudad de Santo Domingo traigan Caballos, y Armas, y Ballestas, y Pólvora, porque esto es lo que en estas Partes es mas necesario; porque Peones Rodeleros aprove-

chan

<sup>(1)</sup> Cuithahuatzin.

chan muy poco solos, por ser tanta cantidad de Gente. y tener tan fuertes, y grandes Ciudades, y Fortalezas: y escribo al Lic. Rodrigo de Figueroa, y á los Oficiales de Vuestra Alteza, que residen en la dicha Isla, que den para ello todo el favor, y ayuda, que ser pudiere. porque assí conviene mucho al servicio de Vuestra Alteza, y à la seguridad de nuestras Personas: porque viniendo esta ayuda, y focorro, pienso bolver sobre aquella gran Ciudad, y su Tierra: é creo, como ya á Vuestra Magestad he dicho, que en muy breve tornará al estado, en que antes yo la tenía, é se restaurarán las pérdidas pasadas. Y en tanto, yo quedo haciendo doce Bergantines, para entrar por la Laguna, y estase labrando ya la Tablazon, (1) y Piezas de ellos, porque assí se han de llebar por tierra, porque en llegando se liguen, y acaben en breve tiempo: é assímismo se hace Clavazon para ellos, y está aparejada Pez, y Estopa, y Velas, y Remos, y las otras cosas para ello necesarias. E certifico á Vueltra Mageltad, que halta conseguir este fin, no pienso tener descanso, ni cesar para ello todas las formas, y maneras á mi posibles, posponiendo para ello todo el trabajo, y peligro, y costa que se me puede ofrecer.

Habrá dos, ó tres días, que por Carta del Teniente, que en mi lugar está en la Villa de la Vera-Cruz, supe, como al Puerto de la dicha Villa había llegado una Caravela pequeña, con hasta treinta Hombres de Mar, y Tierra, que dizque venía en busca de la Gente, que Francisco de Garay había embiado á esta Tierra, de que ya á Vuestra Alteza he hecho Relacion, y como había llegado con mucha necesidad de Bastimentos: y tanta, que si no hobieran hallado altí socorro, se murieran de sed, y hambre: é supe de ellos, como habían llegado al Río de Pánuco, y estado en él treinta UU2

LV. Llega dia Vera Cruz un Navio per queño de Garay, y embia Cortés à huscar le al Rio Pánuco. Prevenciones del Rey de México contra los Esparpañoles, y precision de Cortés de socorrer a los Amigos.

<sup>(1)</sup> Esto por constante tradicion se trabajó en un Barrio de Hueyothlipan, que llaman Quausimalán, que quiere decir, donde labran los Palos,

días surros, y no habían visto Gente en todo el Río, ni Tierra: de donde se cree, que à causa de lo que alla fucedio, se ha despoblado aquella Tierra. E assimismo dijo la Gente de la dicha Caravela, que luego tras ellos habían de venir otros dos Navios del dicho Francisco de Garay con Gente, y Caballos, y que creian, que eran ya pasados la Costa abajo: é parecióme, que cumplía al fervicio de Vuestra Alteza, porque aquellos Navios, y Gente, que en ellos iba, no se pierda, é yendo desprobeidos de aviso de las cosas de la Tierra, los Naturales no hiciessen en ellos mas dano de lo que en los primeros hicieron, embiar la dicha Caravela en busca de los dos Navios, para que los avisen de lo pasado, y se vioiessen al Puerro de la dicha Villa, donde el Capitan, que embió el dicho Francisco de Garay, primero estaba esperandolos, plega a Dios que los halle, y a tiempo que no ayan salido à Tierra: porque segun los Naturales ya estaban sobre aviso, y los Españoles sin él, temo recibirían mucho daño, y de ello Dios nuestro Senor, y Vueltra Alteza serian muy deservidos, porque fería encarnar mas aquellos Perros, de lo que están encarnados, y darles mas ánimo, y ofadía, para acometer à los que adelante fueren.

En un Capítulo antes de estos hé dicho, como había sabido, que por muerte de Muteczuma habían alzado por Señor á su Hermano, que se dice Quetravacin, (1) el qual aparejaba muchos gêneros de Armas, y se fortalecía en la gran Ciudad, y en otras Ciudades cerca de la Laguna. E ahora de poco acá, hé afsimismo sabido, que el dicho Cuetravacin ha embiado sus Mensajeros por todas las Tierras, y Provincias, y Ciudades sujetas á aquel Señorio, à decir y certificar à sus Vasallos, que él les hace gracia por un año de todos los Tributos, y Servicios, que fon obligados à le hacer, y que no le den, ni le paguen cofa alguna: con tanto, que por todas las maneras que pu-

dief-

<sup>(1)</sup> Cuithahuatzin.

diessen, hiciessen muy cruel Guerra á todos los Christianos, hasta los matar, ó echar de toda la Tierra: é que assímismo la hiciessen á todos los Naturales, que suessen
nuestros Amigos, y Aliados; y aunque tengo esperanza en
nuestro Señor, que en ninguna cosa saldran con su intencion, y propósito, hállome en muy estrema necesidad para
focorrer, y ayudar á los Indios nuestros Amigos, porque
cada día vienen de muchas Ciudades, y Villas, y Poblaciones á pedir socorro contra los Indios de Culúa sus
Enemigos, y nuestros, que les hacen Guerra, quanta pueden á causa de tener nuestra amistad, y alianza, é yo
no puedo socorrer á todas partes, como querría. Pero
como digo, placerá á nuestro Señor, suplirá nuestras pocas sus sus entre su estra de señor, suplirá nuestras pocas sus sus entre su estra de señor, suplirá nuestras pocas sus sus entre su estra de señor, suplirá nuestras pocas sus sus entre su estra de señor, suplirá nuestras pocas sus sus entre su estra de señor, su plirá nuestras pocas sus entre su entre su estra de señor, su plirá nuestras pocas sus entre su entre su estra de señor, su plirá nuestras pocas su entre su e

Por lo que yo hé visto, y comprehendido cerca de la similitud, que toda esta Tierra tiene á España, assí en la fertilidad, como en la grandeza, y frsos, que en ella hace, y en otras muchas cosas, que le equiparan á ella: me pareció, que el mas conveniente nombre para esta dicha Tierra, era llamarse la Nueva España del Mar Océano: y assí en nombre de Vuestra Magestad se le puso aqueste nombre; humildemente suplico á Vuestra Alteza lo tenga por bien, y mande, que se

nombre assi.

Yo he escrito á Vuestra Magestad, aunque mal dicho, la verdad de todo lo sucedido en estas partes, y aquello, que demas necesidad hay de hacer saber á Vuestra Alteza: y por otra mía, que va con la presente embio á suplicar á Vuestra Real Excelencia, mande embiar una Persona de consianza, que haga inquisicion, y pesquisa de todo, é informe á Vuestra Sacra Magestad de ellos tambien en esta lo torno humildemente á suplicar, porque en tan señalada merced lo terné, como en dar entero crédito, á lo que escribo.

Muy alto, y muy Excelentíssimo Príncipe, Dios Nuestro Señor la Vida, y muy Real Persona, y muy Poderoso Estado de Vuestra Sacra Magestad conserve, y aumente por muy largos tiempos con acrecentamiento de muy mayores Reynos, y Señoríos, como su Real Corazon desea. De la Villa Segura de la Frontera de esta Nueva España á treinta de Octubre de mil quinientos veinte años.

De Vuestra Sacra Magestad muy bumilde Siervo, y Vafallo, que los muy Reales Pies, y Manos de Vuestra Alteza besa

## Fernan Cortés.

Despues de esta en el mes de Marzo primero; que pasó vinieron nuevas de la dicha Nueva España, como los Españoles habían tomado por fuerza la grande Ciudad de Temixtitán: (1) en la qual murieron mas Indios, que en Jerusalen Judios en la destruccion, que hizo Vespasiano; y en ella assimismo había mas número de Gente, que en la dicha Ciudad Santa. Hallaron poco teforo á caufa, que los Naturales lo habían echado, y sunido en las aguas; folos doscientos mil pesos tomaron, y quedaban muy fortalecidos en la dicha Ciudad los Españoles, de los quales hay al prefente en ella mil, y quinientos Peones, y quinientos de Caballo; é tiene mas de cien mil Indios de los Naturales de la Tierra en el Campo en su favor. Son cosas grandes, y estrañas, y es otro Mundo sin duda, que de solo verlo tenemos harta codicia, los que á los confines de el estamos. Estas nuevas son hasta principio de Abril de mil quinientos, y veinte, y dos años, las que acá tenemos diñas de fé.

La presente Carta de Relacion, suè Impresa en

12

<sup>(1)</sup> Esta toma sué el día de San Hypólito Martyr treze de Agosto año de mil quinientos veinte, y uno, con todas las Fuerzas, que tensa pensadas Hernan Cortés, Bergantines, que navegaron la Laguna hasta México, y los Aliados de Tlaxcála, y sus Comarcas; era Emperador Quaticmoe, ó Quaticmoetzin, pues el rain és reverencial, y este sué despues muerto por los Españoles, con lo que acabó el Imperio Mexicano.

DE D. FERNANDO CORTES. la Muy Noble, y muy Leal Ciudad de Sevilla por lacobo Crombreger Aleman, á ocho días de Noviembre año de mil quinientos, y veinte y dos. (1)

## **FRAGMENTOS**

De un Mapa de Tributos, ó Cordillera de los Pueblos, que los pagaban, en que género, en que cantidad, y en que tiempo, á el Emperador Muteczuma en su Gentilidad.

STA en Papel muy grueso de Metl, 6 Maguey; que se llama Pita en España.

Los Indios no sabian escribir en su Gentilidad; y el modo de entenderle, era figurar, ó pintar, lo que querían decir con varios caracteres, y figuras; si eran Guerras, ponían arroyos de fangre, para fignificar el estrago; y aun la Doctrina Christiana sué necesario á el.

principio enseñarsela con figuras.

Los nombres de los Pueblos todos son significativos de la misma figura, con que los pintaban, y por este motivo despues de la Conversion de los Naturales, y de haberles enteñado á escribir las palabras, que pronunciaban, ó por algun Indio instruido, ó por algua Missonero, que sabía ya el Mexicano, pudo ponerse alguna explicacion de el Mapa de Tributos, aunque se conoce, que no acertó con la expresion de muchos Puebles, especialmente, los que no eran Cabeza de Partido.

El modo de figurar, ó escribir de los Indios, fegun va dicho, era empezando desde abajo para arriba, y assí lo primero, que está en cada plana, es el XX2

<sup>(1)</sup> Por esta fecha se conoce, que la Impresion de esta Carta sué las Primiçias de el Arte de la Imprenta en Sevilla, y acaso de toda España, pues la Biblia Complutente es la primera Obra, que se celébra hecha á costa de el gran Carde, nal Don Fray Francisco Ximenez de Cisneros,

Pueblo principal, Cabecera de todos, los que estan pintados en la orla, y estaban sujetos á su jurissiccion.

El original le recogió Don Lorenzo Boturini, y Benaduci, y pára en una de las Secretarías de Gobierno de el Virreynato: está pintado con diversos colores, todos apropriados á el género de Tributo, que se pagaba: el Algodon en su figura; las Tilmas, Mantas, ó Huipiles, segun los labores, y colores, que habían de tener. Los zurrones de Grana con las manchas de esta: los vestidos, ú adornos Militares, segun habían de pagarfe, y llebarfe hechos á México, unos con cabeza, y manchas de Tigre, otros de Lobo, ó Coyote, otros de Leon, y otros Animales; otros con Plumages, otros de Pieles; dichos adornos Militares estan pintados en dos piezas, ó mitades, una para medio cuerpo arriba, de modo, que metían la cabeza los Indios, y parecían cabezas de Leon, Tigre, Lobo, ú otra de las figuras, con que se hacían; otra mitad era para medio cuerpo abajo á modo de faldon. Entre los Indios había su especie, y distincion de Ordenes Militares: una de Principes, que usaba de Plumajes, otra de las Aguilas, otra de Leones, y otra de Tigres, porque usaban estas Insignias.

Parece increible el número de Ropas, Tilmas, Mantas, y Huipiles, que pagaban cada ochenta días muchos Pueblos, y servían para vestir todos los Depen-

dientes de Palacio, que eran muchos.

Los Pueblos, y Barrios cerca de México estaban obligados á la fábrica, y reparos de los Templos, y Cafas Reales, que en México eran siete con las de recreacion: á poner manos, y material, y se juntaban muchos millares de Indios, porque para edificar Templos, y Cafas Reales, elevaban mucho el terreno, haciendo un Monte de tierra artificial, y esto en parte era advertencia para libertarse de inundaciones de Agua en México, Yztapalapa, Yztapaluca, y otras Ciudades, que estaban fundadas sobre las Lagunas; hoy se ven pocas ruinas de estos Edificios, porque Hernan Cortes les mandó asolar, paraque no sirviessen de resguardo á los Indios, quan-

DE D. FERNANDO CORTES.

173

do conquistó á México: otros Barrios llevaban los co-

mestibles: Yztapaluca, é Yztapalapa mucha Sal.

El Mapa da una idea cabal de el Gobierno Gentílico Mexicano, y se demuestra, que trabajaban mucho los Naturales, y aun se refiere, que á los pobres de México les obligaban á coger Piojos, y Hormigas, que aquí destruyen las Mieses, y Edificios, y que cada semana llevaban muchos costales de estos Animales.

Quando vino Cortés, había Señores en Tetzcuco, Yztapalapa, é Yztapaluca, Parientes muy cercanos de Muteczuma, que les tenía señaladas estas Ciudades, pe-

ro le reconocian por su Rey.

El Oro, que le contribuían algunas Provincias, era bastante porcion, y sabían los Indios, el modo de fundirle, haciendo Platos, y algunas Figuras primorosas, que embió Cortés á España, y sue apresada por los Franceses la primera Nao, en que iba lo mas especial.

En el concepto de el Emperador Muteczuma, debían reconocerle por Rey los Tlascaltecas, y otras Provincias, que se hicieron Repúblicas, y le negaron el Servicio, que se expresa en el Mapa; comerciaban por si solos, y era muy grande su Mercado, ó Feria en Cholula, y Tlaxcala, tanto que el Idolo de Cholula llamado Quetzaalcoatl era el Dios de las Mercadurías, y otro Mercurio de los Romanos.

Estas Guerras eran tan sangrientas, que ademas de los que morían en ellas, sacrificaban á los Dioses á los que se cautivaban en ellas; por esta razon tenían tanta enemistad con los Tlaxcaltecas, y estos sueron instrumento para la Conquista.

En el Barrio de Tlatelulco de México hubo Señor, y despues se incorporó en el Emperador Mexicano.

Los Pueblos principales, ó Cabezeras, que se expresan en el Mapa son los siguientes.

I. Tiatelulce Barrio de México, donde había un gran Templo.

II. Tepetlatlalco contribuía Maiz, Mantas Vestidos.

CARTA DE RELACION

III. Acolman Maiz, Tilmas, Vestidos.

174

IV. Cuernabaca, & Quaunahuac Maiz, Papel, Tecomates, Mantas, Vestidos, &c.

V. Huaxtepec Maiz, Tecomates, Vestidos, Mantas,&c.

VI. Quaubritlan Petares, Vestidos, Mantas, Maiz, &c.

VII. Huipuxtla Maiz, Vestidos, Mantas, &c.

VIII Atotonilco el Grande Maiz, Vestidos, Mantas, &c.

1X. Xilotepec Muchas Tilmas, Mantas, Vestidos, Frixoles, &c.

X. Quahuacan Maiz, Maderas, Mantas, Vestidos,&c.

XI. Toluca Maiz, Vestidos, Tilmas, &c.

XII. Ocuila Sal, Maiz, Vestidos, Mantas, &c.

XIII. Malinalco Mantas, Maiz, &c.

XIV Tlachco contribuía Miel virgen, Aromas, &c.

XV. Tepequaquilco contributa Copal, Piedras finas, &c.

XVI Guathlan, & Huauthla contribuia Cacao, &c.

XVII Tlapan contribuía Barras de Oro, &c.

XVIII Tlacozautitlan contribuía Rosilla, y cosas de fier-

XIX. Chalco mucho Maiz, Vestidos, Tilmas, &c.

XX. Tepeaca contribuía Piedras finas, Aromas, &c.

XXI Cohuantaca, ii Oanaca contribuía Oro, Grana,&c.

XXII Covollapan Oro, Grana, y otras cosas.

XXIII Soconusco contribuía Cacao, Piedras finas, Páxaros, Pieles de Tígre, y otras cosas de Plumas.

XXIV Quatochco tambien contribuía Cacao.

XXV. Cotaxtla tambien contribuía Piedras finas, Ca-

XXVI Tlapacoya Vestidos, y Mantas, &c.

XXVII Tlauhquitepec Ocozote, 6 Goma de olor, Vestidos, y Mantas.

XXVIII Tuxpa contribuía Piedras finas, y otras cosas.

XXIX Axila Algodon, Mantas, Bragas, &c.

XXX. Tazco Algodon, Chile, Vestidos, Mantas, &c.

La Cordillera no está completa, y pueden faltar algunas ojas segun lo maltratada, y casi inlegible, que está: solo á costa de mucho desvelo se ha acertado algo, cuyo trabajo hé tomado con el mayor gusto, considerando, que en estos Fragmentos se ve el mas auténtico testimonio de la opulencia, grandeza, y Magestad de este Imperio Mexicano; con lo qual pienso quedarán satisfechos los mas rígidos Aristarcos, especialmente si se acuerdan de lo que tengo ya dicho, que tambien se ven diferentes vestigios de Edificios muy magnificos, en cuyas ruinas se percibe, que había Torres, Baluartes, y Fortalezas bien aderezadas, y provistas de gente de Guerra, las que demolió Cortés para quitar las fuerzas á tanta multitud de Enemigos, y assí. aunque hoy no tengamos Agujas, Pirámides, Panteones, ni otros Monumentos, que refervaban los Romanos para eternizar la memoria de sus Conquistas, no hay que poner en duda haber, sido esta la mayor, que se lee en las Historias; pues el incomparable Cortes dejó en estas Tierras etigido el eterno precioso Obelisco de la Religion Católica, zanjada sobre el inexpugnable, y siempre triunfante Castillo de la Cruz, que ignorando, como dice S. Ambrosio, (1) los sobervios trofeos de la Gentilidad, dejó á este vastissimo Imperio mas ennoblecido, que quedaron los Pirineos con la Argolla de Pompeyo, y que la misma Roma Gentil con toda la Vanidad de el Capitolio, por lo que es muy acreedor á que todos le aplaudamos tan gloriolos triunfos con los rendimientos mas religiosos, y agradecidos; y para mostrar vo tambien el debido reconocimiento, á todos los que me ilustran, y subministran Noticias, debo manifestar,

que

YY2

<sup>(1)</sup> In Coom. in cap. 23. Luce lib. 10. Nos autem, quoniam trophaum jam videmus, & quod currum suum triumphator ascendit; consideremus quo d non Arborum truncis, non Quadrijugis plaustri manubias de mortali hosse quasitas; sed patibulo triumphali captiva de seculo spolia suspendit. Non hic gétes brachijs post terga revinctis, nec excisarum urbium Imagines, oppidorumque captorum simulacra cerntmus, aut submissa captivorum Regum colla miramur, qualis humanorum solet esse species triupborum, nec victoria terminos regionis sine distinctos; sed ovantes Populos nationum, quasitos nonad supplicium; sed ad pramium Reges liberis affectibus adorantes, voluntarijs urbes studijs deditas. Sin melius ressormatas Imagines oppidorum, quas non sucus expreserit; sed devotio colorarit, &c.

DE D. FERNANDO CORTES.

que el llustrissimo Señor Don Francisco Fabian, y Fueto dignissimo Obispo de la Puebla de los Angeles con su penetracion tan viva, cultivada en las Ciencias, y en el Mexicano, ha contribuído para la perfeccion no solo de esta Obra, sino tambien de sla impresion de los Concilios, corrigiendo, añadiendo, y emmendando mis borrones.

Tambien es justo haga momoria de los Bachilleres Don Carlos de Tapia Cathedrático de Lengua Mexicana en esta Universidad, y Seminario Tridentino. Sugeto de virtud, venerable por sus Canas, y recomendable por saber tan bien el Idioma Huasteco, en que se confumó, siendo Párroco de el Pueblo de Tampamolon; y ha dado á luz un Arte de esta Lengua, y de la Mexicana: de Don Domingo Joseph de la Mota, Cura de Tochimitco, Indio Cacique, y de el estilo mas elegante Mexicano: de Don Luis de Neve, y Molina Cathedratico de Lengua Othomí, en el Colegio Seminario, que assimismo ha roto el hielo dando á luz un Arte de este Idioma; de los que me he valido para leer varios Inftrumentos, sacar citas, corregir erratas, reconocer los Papeles de Botutini, y traducir los Caracteres, que por muy antiguos son diferentes del moderno Mexicano: Y particularmente ha trabajado para la impresion de los tres Tomos el Rdo, Padre Presentado Fr. Gerónimo Camps de el Sagrado Orden de Predicadores, y su Definidor, Calificador de el Sante Oficio, y nueltro Examinador Synodal; que fin perdonar días, ni horas, ha hecho la Correccion de la Obra, sacando las Autoridades de las citas, y ayudando en lo formal, y material, para que salga á luz con menos desectos.

## CORDILLERA DE LOS PUEBLOS

QUÈ

ANTES DE LA CONQUISTA

PAGABAN TRIBUTO

Á EL EMPERADOR MUCTEZUMA,

Y EN QUE ESPECIE,

> Y CANTIDAD.

## 





Nopal ô Higuera de Indias.







Tunal en Piedra.



Atlan. Lugar de Agua.





























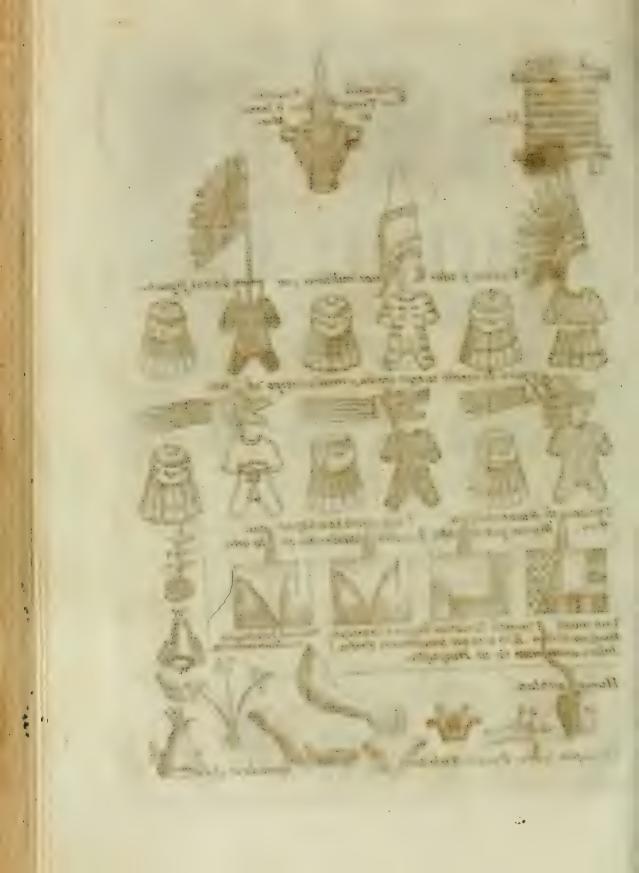



Ontzontli Nacazmingui. 800. Mantas.





Inin mochi Nappoualtica Inquicallaquiaya. Esto esto que entraban cada achenta dias.





















Centrontli huitriteitla Tlachuitecli. 400.Mantas labradas.



Centzontlikmex: tlacuilloli-400. de varios: colores.



Centzontli deu iltecayo.

400 de diferē: telavor.



Centzontli Ventilmatli 400 Mantas regulare.





Zetzontli, yecotilmatli Znquicallaquiaya Nappoual:

Dos mily quatrocientas Mantas de Pito que paga: bancada ochenta dias los Pueblos de Maninalco Zumpango y Xocatitlan.



L'escontit en estimate d'aques mireraura d'approvai

De signation and Mente de Pita e con and a serie e con a con Partie de Manine e Zime





Tasco.







Petatlan.



authla:

Guathlan.

Scale in the second of the second in the straining 4 . 3 E 11050 . .. concha: 1 . vacar. 7 .... . Man S 19 31 31 Mills. 12 79 %. in which is but a star of continuous association in VIS A Applicant to Stin Walter Control of the decided of the a comply and the water of the same of the











Inm cenca miec yntlaolli Znethl Znquicallaquinya amezantla 21.
potatti. Estas son las medidas inumerables de Maiz.





Onzontli tilmatlinap pohualtica Ynquicalla quiaya Calcatl



800. Tilmas q. cada o chenta dias metian o pagabā los de Chalco.



chalco, y otros Pueblos Tributarios figurados aque abaxo, y el q. entendiere perfectamente el Mexicany conozca la significación de los Pueblos ocertara los que son.

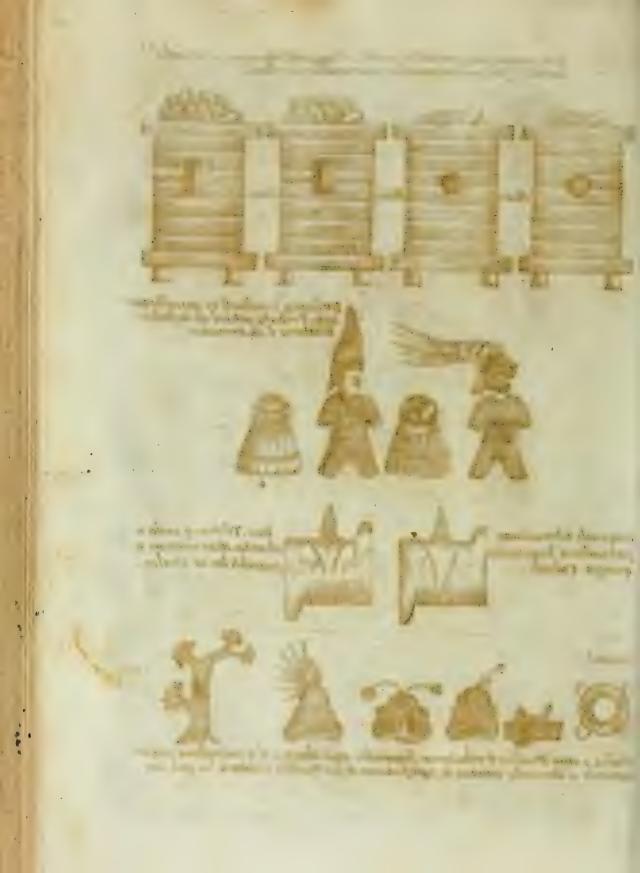

















Cohuaxilauaca





Tamazula



Tepozcoluia, y ol



















Ynin Ytlacallaquit nappoualihuilt in Coyollapanecatl. Esto pagaban cada ochenta dias los de Coyollapan.



Coyollapan, y otros Rueblos tributarios figurador en esta Osla



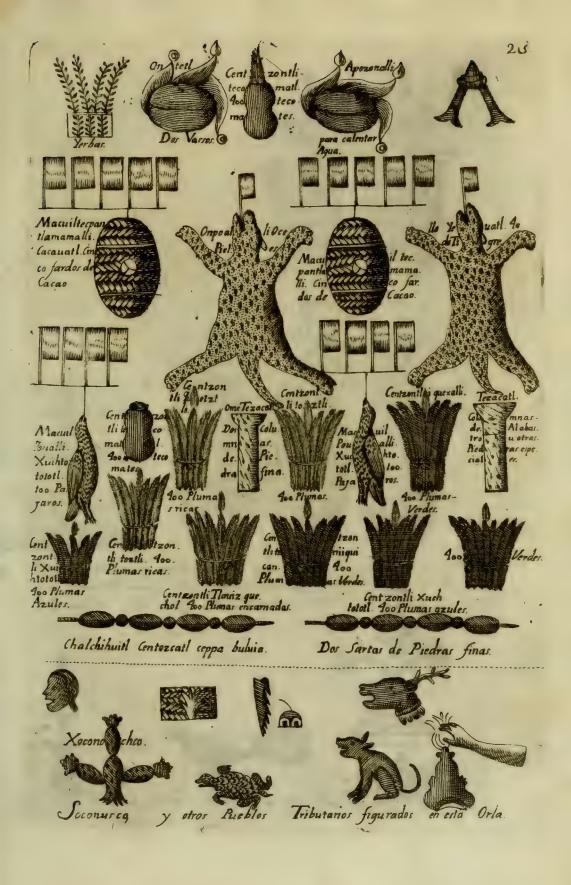





Yxquich initeguiuh quauh Tochcatl napoual. tica Ynquicallaguiaya. Esto es loque tributaban Cada ochenta dias los de Tuauchtoxco.

Toztlan.



uautochco, Toztan, y otros Rueblos Tributarios figurados en











Ynin nappoualtica Ynquicallaquiaya Tiapa : coyantlacatl. Etto es loque cada ochenta. dias pagaban los de Tiapacoia.





Mapacoya. Diocesi de Ruebla, y otros Rueblos tributarios figurados en esta Orla.





Rueblos figurados en

Tatlauhquitepec, y otros





Tuxpa, y otros Puebles tributarios figurados en esta Orla.





Ynin nappoualtica Inquicallaquiaya Atlahtecatl. Esto es le que: pagaban cada ochenta dias los de Athila.







Inin nappoualtica Inquicallaguiaya Tztazcoltecatl. Esto es ie que pagaban: cada ochenta dias los de Tazo.



butarios, yno se pueden lezerbien los letreros,



# CARTA TERCERA DE RELACION

#### EMBIADA POR FERNANDO CORTÉS,

CAPITAN, Y JUSTICIA MAYOR DEL YUCATAN,

LLAMADÓ

LA NUEVA ESPAÑA DEL MAR OCEANO, AL MUY ALTO, Y POTENTISSIMO CESAR,

Y INVICTISSIMO SEÑOR

## DON CARLOS,

EMPERADOR SEMPER AUGUSTO,

Y REY DE ESPANA NUESTRO SENOR.

DE LAS COSAS SUCEDIDAS, Y MUY DIGNAS de admiracion en la Conquista, y Recuperacion de la muy grande, y maravillosa Ciudad de Temixtitan: y de las otras Provincias á ella sujetas, que se rebelaron En la qual Ciudad, y dichas Provincias, el dicho Capitan, y Españoles, consiguieron grandes, y señaladas Victorias dignas de perpetua memoria. Assimismo bace Relacion como ban descubierto el Mar del Sur: y otras muchas, y grandes Provincias muy ricas de Minas de Gro, y Perlas, y Piedras preciosas; y aun tienen noticia, que bay especería.

### 178 CARTA DE RELACION MUY ALTO, Y POTENTISSIMO PRINCIPE.

#### MUY CATOLICO, Y INVICTISSIMO

ON ALONSO DE MENDOZA (1) NATU-

EMPERADOR, REY, Y SENOR.

I. Teniendo aviso Cortes. de que las Ciu· dades de Ceca tami, y Xalacingo Je babia rebelado, embia à ellas un Capitan. Lo que bizo en Cholula. Ha lla en Tlaxca. la muerto à Magiscacin, y da á su Hijo el Estade.

ral de Medellin, que despaché de esta Nueva España á cinco de Marzo del año pafado de quinientos, y veinte, y uno, hise fegunda Relacion à Vuestra Magestad de todo lo sucedido en ella: la qual yo tenía acabada de hacer à los treinta de Octubre del año de quinientos. y veinte, y á canfa de los tiempos moy contrarios, y de perderse tres Navios, que yo tenía para embiar en el uno à Vuestra Magestad la dicha Relacion: y en los otros dos embiar por socorro á la Ísla Española. Hubo mucha dilacion en la partida del dicho Mendoza, fegun que tambien mas largo con él lo escribí à Vuestra Magestad: y en lo último de la dicha Relacion hice saber à Vuestra Magestad, como despues, que los Indios de la Ciudad de Temixtitan (2) nos habian echado por fuerza de ella, yo habia venido sobre la Provincia de Tepeaca, que cra sujeta á ellos, y estaba rebeladas y con los Españoles, que habían quedado, y con los-Indios nuestros Amigos, le había hecho la Guerra, y reducido al Servicio de Vuestra Magestad; y que como la Traycion pasada, y el gran daño, y muertes de Españoles, estaban tan recientes en nuestros Corazones, mi determinada voluntad era, rebolver sobre los de aquella gran Ciudad, que de todo había sido la causa: y que para ello comenzaba á hacer trece bergantines, para por la Laguna hacer con ellos todo el daño, que pudiesse, si los de la Ciudad perseverassen en su mal pro-

(2) Tenoxtitlan, México.

<sup>(1)</sup> Este es el que llevó à España la Relacion con treinta mil pesos de Oro de Quintos, y de Servicio, despues de la Guerra de Tepeaca.

propósito. Escribí á Vuestra Magestad, que entre tanto. que los cichos bergantines se hacian, y yo, y los Indios nuestros Anigos nos aparejabamos para bolver sobre los Enemigos, embiaba á la dicha Española por socorro de Gente, y Caballos, y Artillería, y Armas, y que sobre ello escribía á los Oficiales de Vuestra Magestad, que alli residen: y les embiaba dineros para todo el gasto, y expensas, que para el dicho socorro fuesse necesario, y certifique à Vuestra Magestad, que hasta conseguir Victoria contra los Enemigos, no pensaba tener descanso, (1) ni cesar de poner para ello toda la solicitud posible: posponiendo quanto peligro, trabajo, y costa se me pudiesse ofrecer, y que con esta determinacion estaba, aderczando de me partir de la dicha Provincia

de Tepeaca.

Assímismo hice saber á Vuestra Magestad, como al Puerto de la Villa de la Vera-Cruz, había llegado una Carabela de Francisco de Garay, Teniente de Gobernador de la Isla de Jamayea, con mucha necesidad: la qual trahía hasta treinta Hombres; y que habían dicho, que otros dos Navíos eran partidos para el Rio de Panuco, donde habían desbaratado á un Capitan del dicho Francisco de Garay: y que temían, que si allá aportassen, habían de recibir daño de los Naturales del dicho Río. E assimismo escribi á Vuestra Magestad, que vo había probeido luego de embiar una Carabela en busca de los dichos Navíos, para les dar aviso de lo pasado; é despues, que aquello escribí, plugo á Dios. que el uno de los Navíos llegó al dicho Puerto de la Vera-Cruz, en el qual venía un Capitan con obra de ciento, y veinte Hombres: y allí se informó, como los de Garay, que antes habían venido, habían sido desbaratados, y hablaron con el Capitan, que se halló en el desbarato, y se les certificó, que si iba al dicho Rio de ZZ2 Pá-

<sup>(1)</sup> Mori potius, quam inferre crimen Gleria nostra. Valeroso Judas Machabeo. Otro Gedeon en las Batallas de el Señor, y con su ayuda: Dominus tecum Virorum fortissime, venció à los Enemigos de la Fé, à los suyos, y desendió con teson su crédito, honor, y fidelidad á el Soberano.

Pánuco, no podía ser, sin recibir mucho daño de los Indios. Y estando assi en el Puerto con determinacion de se ir al dicho Rio, comenzó un tiempo, y viento muy recio, y hizo la Nao falir, quebradas las amarras. y fue á tomar Puerto doze leguas la Costa arriba de la dicha Villa a un Puerto, que se dice San Juan: é alls despues de haber desembarcado toda la Gente, y siete, ó ocho Caballos, y otras tantas Yeguas, que trahían. dieron con el Navio à la Costa, porque hacia mucha Agua, y como esto se me hizo saber, yo escribí luego al Capitan de él haciendole saber, como á mi me habia pesado mucho, de lo que le había sucedido: y que vo había embiado á decir al Teniente de la dicha Villa de la Vera-Cruz, que á el, y á la Gente, que configo trahia, hiciesse muy buen acogimiento, y les diesse todo lo que habian menester; y que viessen, que era lo que determinaban; y que si todos, ó algunos de ellos se quisiessen bolver en los Navios, que alli estaban, que les diesse licencia, y les despachasse à su placer. Y el dicho Capitan, y los que con el vinieron, determinaron de se quedar, y venir à donde yo estaba; y del otro Navío no hemos sabido hasta agora, y como ha ya tanto tiempo, tenemos harta duda de su salvamento, plega à Dios lo haya llebado á buen Puerto.

Estando para me partir de aquella Provincia de Tepeaca, supe como dos Provincias, que se dicen Cecatami, y Xalazingo, (1) que son sujetas al Señor de Temixtitan, estaban rebeladas, y que como de la Villa de la Vera-Cruz para acá es por allí el Camino; habían muerto en elias algunos Españoles, y que los Naturales estaban rebelados, y de muy mal propósito. E por asegurar aquel Camino, y hacer en ellos algun castigo, si no quisiessen venir de paz; despaché un Capitan con veinte de Caballo, y doscientos Peones, y con Gente de nuestros Amigos, al qual encargué mucho, y

man-

<sup>(1)</sup> Cecatami, y Xalazingo, hoy llamado Xilonzingo.

mandé de parre de Vuestra Magestad, que requiriesse á los Naturales de aquellas Provincias, que viniessen de paz á se dar por Vasallos de Vuestra Magestad, como antes lo habian hecho, y que tubiesse con ellos toda la templanza, que suesse possible: y que si no quisiessen recibirle de paz, que les hiciesse la Guerra, y que hecha; y allanadas aquellas dos Previncias se bolviesse con toda la Gente á la Ciudad de Tascaltecal, á donde le estaría esperando. E assí se partió, entrante el mes de Diciembre de quinientos, y veinte, y siguió su Camino para las dichas Provincias, que están de allí veinte lequas.

Acabado esto, muy Poderoso Señor, mediado el mes de Diciembre del dicho año, me partí de la Villa de Segura la Frontera, que es en la Provincia de Tepeaca, y dejé en ella un Capitan con sesenta Hombres; porque los Naturales de allí me lo rogaron mucho: y embié toda la Gente de Pie à la Ciudad de Tascaltecal, adonde se hacían los Bergantines, que está de Tepeaca nueve, ó diez leguas: y yo con veinte de Caballo me fuy aquel día á dormir á la Ciudad de Cholula, (1) porque los Naturales de allí deseaban mi venidas porque á caula de la enfermedad de las Viruelas. que tambien comprehendió à los de estas Tierras, como á los de las Islas, eran muertos muchos Señores de allí, y querian, que por mi mano, y con su parecer, y el mio, se pusiessen otros en su lugar. E llegados alli, fuimos de ellos muy bien recibidos: y despues de haber dado conclusion á su voluntad en este negocio, que hé dicho, y haberles dado á entender, como mi Camino era para ir à entrar de Guerra por las Provincias de México, y Temixtitan, les rogué, que pues eran Vasallos de Vuestra Magestad, y ellos, como tales, habían de con-

(1) Cholula era la principal Señoría, ó República, fuê poblada por los Theochichimecas: en su Cerro hecho á mano, se sacrificaban cada año á el Demonio seis mil Niños; estaba repartida en seis Barrios, de los que tres, segun Torquemada lib-4. cap. 39. tom. 1. de la Monarquía Indiana, obedecían á Muteczuma Emperadoz de México. fervar su amistad con nosotros, y nosotros con ellos, hasta la muerte, que les rogaba, que para el tiempo que vo hubiesse de hacer la Guerra, me ayudassen con Gente: y que á los Españoles, que yo embiasse á su Tierra, y fuessen, y viniessen por ella, les hiciessen el tratamiento, que como Amigos eran obligados. E despues de habermelo prometido assí, y haber, estado dos, ó tres días en su Ciudad, me parti para la de Tascaltecal, que está á seis leguas; y llegado á ella, allí juntos todos los Españoles, y los de la Ciudad, y huvieron mucho placer con mi venida. E otro día todos los Señores de esta Ciudad, y Provincia me vinieron á hablar, y me decir, como Magiscacin, (1) que era el Principal Señor de todos ellos, había fallecido de aquella enfermedad de las Viruelas, (2) y bien sabian, que por ser tan mi Amigo, me pefaría mucho; pero que allí quedaba un Hijo suyo, de hasta doce, ó trece años, y que á aquel pertenecía el Señorio del Padre, que me rogaban, que á él, como á heredero, se lo diesse; y yo, en nombre de Vuestra Magestad, lo hice assi: y todos ellos quedaron muy contentos.

II. Estandose acabando los Bergantines , provee otras cofas Cor tes. De la Conquista de Cecatami, y Xalaeingo, y perdon de algunos Caeiques rebeldes

Quando á esta Ciudad llegué, hallé, que los Maestros, y Carpinteros de los Bergantines se daban mucha priefa en hacer la ligazon, y tablazon para ellos, y que tenían hecha razonable obra; y luego proveí de embiar á la Villa de la Vera-Cruz por todo el Fierro, y Clavazon que hobiesse, y Velas, y Xarcia, y otras cosas necesarias para ellos; y proveí, porque no había Pez, la hiciessen ciertos Españoles, en una Sierra cerca de alli; por manera, que todo el recaudo que fuesse necesario para los dichos Bergantines, estubiesse aparejado, paraque despues que placiendo á Dios, yo estubiesse en las Provincias de México, y Temixtitan, pudiesse em-

biar

(2) Las Viruelas era un mal no conocido entre los Indios, y dicen, que le trao un Negro de Narvaez. Torquem. tom, 1. lib. 4. cap. 80.

<sup>(1)</sup> Gobernador de Tlaxcala, Señor de Ocotelulco: sirvió mucho á Cortés, y le hospedó en su Casa, y se llamó Lorenzo en el Bautismo.

biar por ellos desde alla, que serían diez, ó doce leguas hasta la dicha Ciudad de Tascaltecal: y en quinze días, que en ella estube, no entendí en otra cosa, salvo en dar priesa á los Maestros, y en aderezar Armas, para dar órden en nuestro Camino.

Dos días antes de Navidad llegó el Capitan con la Gente de Pie, y de Caballo, que habían ido á las Provincias de Zacatami, y Xalacingo, y supe, como algunos Naturales de ellas habían peleado con ellos: v que al cabo, de ellos por voluntad, de ellos por fuerza, habían venido de Paz, y trujeronme algunos Señores de aquellas Provincias, á los quales, no embargante que eran muy dignos de culpa por su alzamiento. y muertes de Christianos, porque me prometieron, que de ahí adelante serían buenos, y leales Vasallos de su Magestad, vo, en su Real Nombre, les perdoné, v los embié á su Tierra: y assí se concluyó aquella Jornada, en que Vuestra Magestad fue muy servido, assi por la pacificacion de los Naturales de allí, como por la feguridad de los Españoles, que habían de ir, y venir por las dichas Provincias á la Villa de la Vera-Cruz.

El segundo día de la dicha Pascua de Navidad, hice Alarde en la dicha Ciudad de Tascaltecal, y hallé quarenta de Caballo, y quinientos, y cincuenta Peones: los ochenta de ellos Ballesteros, y Escopeteros, y ocho, ó nueve Tiros de Campo, con bien poca Pólvora: y hice de los de Caballo quatro Quadrillas, de diez en diez cada una, y de los Peones hice nueve Capitanías de á sesenta Españoles cada una; y á todos juntos, en el dicho Alarde, les hable, y dije: "Que ya sabian, "como ellos, y yo, por servir á Vuestra Sacra Mages-" rad, habíamos poblado en esta Tierra: y que ya sa-" bian, como todos los Naturales de ella se habían da-"do pot Vafallos de Vuestra Magestad, y como tales " habían perseverado algun tiempo, recibiendo buenas " obras de nosotros, y nosotros de ellos: y como sin " causa ninguna todos los Naturales de Culúa, que sou " los de la gran Ciudad de Temixtitan, y los de tos das

nuestra la Géte de Cortés, y lo que los dijo, infundiendoles dnimo. Grandes ofertas que le hicieron los Señores de Tiax cala, y como salió de ella, y llegó à Texmoluca.

" das las otras Provincias á ellas sujetas, no solamente se se habían rebelado contra Vuestra Magestad, mas aun " nos habían muerto muchos Hombres, Deudos, y Amise gos nuestros, y nos habían echado fuera de toda su "Tierra: y que se acordassen de quantos peligros, y tra-" bajos habiamos pasado: y viessen quanto convenía al " servicio de Dios, y de Vuestra Católica Magestad. " torpar á cobrar lo perdido, pues para ello teníamos "de nuestra parte justas causas, y razones: lo uno, por 56 pelear en aumento de nuestra Fé, y contra Gente bár-" bara: (1) y lo otro, por servir á Vuestra Magestad: se y lo otro por seguridad de nuestras vidas: y lo otro. 66 porque en nuestra ayuda teniamos muchos de los Na-" turales nuestros Amigos, que eran causas potissimas " para animar nuestros corazones: por tanto, que les ro-"gaba, que se alegrassen, y esforzassen; y que porque " yo, en nombre de Vuestra Magestad, había secho cier-" tas Ordenanzas, para la buena órden, y cosas tocan-" tes à la Guerra, las quales luego alli fice pregonar " publicamente, y que tambien les rogaba, que las guar-"dassen, y cumpliessen, porque de ello redundaria mu-" cho servicio á Dios, y á Vuestra Magestad. " Y todos prometieron de lo facer, y cumplir assi: y que de muy buena gana querían morir por nuestra Fé, y por servicio de Vuestra Magestad, ó tornar á recobrar lo perdido, y vengar tan gran Traicion, como nos habían hecho los de Temixtitan, y sus Aliados. Y yo, en nombre de Vuestra Magestad, se lo agradeci; y assi, con mucho placer, nos bolvimos á nuestras Poladas aquel dia del Alarde.

Otro

<sup>(1)</sup> Este sué el principal sin que siempre tubo Cortés: este el que movió á la Reyna Católica Doña Isabel para dar su permiso: este el que persuadió à la misma Reyna el gran Cardenal D. Pedro de Mendoza con estas palabras: Señora, en dar la licencia, y Naves, y gente poco se va á perder; y si se gana aquella Tierra se va á adelantar mucho: esta misma máxima siguió despues el gran Cardenal D. Fr. Francisco Ximenez de Cisneros Consesor de la misma Reyna Católica Doña Isabel: este promovió el gran Carlos I. y V. del Imperio, conforme á una Cláusula de el Testamento de la Reyna Católica, enriqueciendo con Ornamentos, y Vasos Sagrados á las Iglesias de Nueva España, que hoy se conservan, y edificando muchas con la mayor magnificencia, y Estructura admirable.

Otro dia siguiente, que sue día de S. Juan Evangelista, hice llamar á todos los Señores de la Provincia de Tascaltecal; y venidos, dijeles: "Que ya sabian, co-" mo yo me había de partir otro día, para entrar por " la Tierra de nuestros Enemigos, y que ya veían co-" mo la Ciudad de Temixtitan no se podía ganar sin " aquellos Bergantines, que alli se estaban faciendo, que " les rogaba, que á los Maestros de ellos, y á los otros " Españoles, que alli dejaba, les diessen lo que hobies-" sen menester, y les ficiessen el buen tratamiento, que " siempre nos habían fecho, y que estubiessen apareia-" dos, para quando yo, desde la Ciudad de Tesaico, "(1) si Dios nos diesse victoria, embiasse por la liga-"zon, y tablazon, y otros aparejos de los dichos Ber-"gantines. "Y ellos me prometieron, que assí lo farian, y que tambien querían ahora embiar Gente de Guerra con migo, y que para quando fuessen con los Pergantines, ellos todos irían con toda quanta Gente tenian en su Tierra, y que querían morir donde yo muriesse, ó vengarle de los de Culúa, sus capitales Enemigos. E otro día, que fueron veinte y ocho de Diciembre, día de los Inocentes, me partí con toda la Gente puesta en órden, y fuimos á dormir á seis leguas de Tascaltecal, en una Poblacion, que se dice Tezmoluca, que es de la Provincia de Guaxocingo, los Naturales de la qual han siempre tenido, y tienen con nosotros la misma amistad, y alianza, que los Naturales de Tascaltecal: y allí reposamos aquella noche.

En la otra Relacion, muy Católico Señor, dije como había fabido, que los de las Provincias de México, y Temixtitan aparejaban muchas Armas, y hacían por toda su Tierra muchas cavas, y albarradas, y suerzas para nos resistir la entrada, porque ya ellos sabían que yo tenía voluntad de rebolver sobre ellos. E yo sabiendo esto, y quan mañosos, y ardides son en las cosas de la Guerra, había muchas vezes pensado, por BBB

IV. Parte Carà
tés de Tezme,
luca, y balla
gran embarazo en el Camino: pelean los
Indios conél, y
muertos algunos por los Efpañoles. fe alojan en Coatepeque.

<sup>(1)</sup> Tezcuco.

donde podríamos entrar, para tomarlos con algun descuydo. E porque ellos sabian, que nosotros teniamos noticia de tres Caminos, (1) ó entradas: por cada una de las quales podíamos dar en su Tierra, acorde de entrar por este de Tesmoluca; porque como el Puerto de él era mas agro, y fragolo, que los de las otras entradas, tenía creido, que por allí no terníamos mucha resistencia, ni ellos, no estarían tan sobre aviso. E otro día despues de los Inocentes, habiendo oído Missa, y encomendádonos á Dios, partimos de la dicha Poblacion de Tesmoluca: y yo tomé la delantera con diez de Caballo, y fesenta Peones ligeros, y Hombres diestros en la Guerra; è comenzamos à seguir nuestro Camino, el Puerto arriba con toda la órden, y concierto, que nos era posible, y suimos á dormir á quatro leguas de la dicha poblacion en lo alto del Puerto, que era ya término de los de Culúa: y aunque hacía grandíssimo frio en él, con la mucha leña, que había nos remediamos aquella noche; é otro dia Domingo por la mañana comenzamos á seguir nuestro Camino por el Llano de el Puerto: y embié quatro de Caballo, y tres, ó quatro Peones, paraque descubriessen la Tierra; è yendo nueltro Camino comenzamos de á bajar el Puerto, y yo mande, que los de Caballo fuessen delante, y luego los Ballesteros, y Escopeteros: y assí en su órden la otra Gente, porque por muy descuydados, que tomássemos los Enemigos, bien teníamos por cierto, que nos habían de salir á recibir al Camino por tenernos ordida alguna celada, ó otro ardid para nos ofender. E como los quatro de Caballo, y los quatro Peones figuieron su Camino, hallaronle cerrado de Arboles, y Rama, y cortados, y atrabefados en él muy grandes, y gruesos Pinos, y Cipreses, (2) que

(1) Desde Tlaxcala a México podían venir, o entre el Volcan, y la Sierra, ó à el lado de esta por Río frio, ó por Calpulaspa: este no es el que eligió para acometer à la Ciudad, sino que pasó entre el Volcan, y Sierra.

<sup>(2)</sup> Hay Cipreses en esta América, propiamente tales como los de España, y otros que son casi lo mismo, y llaman Ahuehuetes. En Atlisco hé visto uno, que dentro la concavidad de el Tronco caben doce, o trece Hombres a Caba-Ho, y en presencia de los Ilustrissimos Senores Arzobispo de Goatemala, y Obispo de la Puebla entraron dentro mas de cien Muchachos, y aun cabían mas.

parecía, que entonces se acababan de cortar: y crevendo, que el Camino adelante no estaría de aquella manera, procuraron de seguir su Camino, y quanto mas iban mas cerrados de Pinos, y de Rama le hallaban. E como por todo el Puerto iba muy espeso de árboles. y matas grandes: y el Camino hallaban con aquel estorbo, pasaban adelante con mucha dificultad, (1) e viendo, que el Camino estaba de aquella manera, obieron muy gran temor, y creian, que tras cada árbol estaban los Enemigos. E como á causa de las grandes Arboledas no se podían aprovechar de los Caballos. quanto mas adelante iban, mas el temor se les aumentaba. E ya que de esta manera habían andado gran rato, uno de los quatro de Caballo dijo à los otros: , Hermanos, no pasemos mas adelante, si os parece. , que será bien, y bolvamos á decir al Capitan el es-", torbo, que hallamos, y el peligro grande, en que toa, dos venimos, por no nos poder aprovechar de los ... Caballos: y si no, vamos adelante, que ofrecida ten-,, go mi vida á la muerte, tambien como todos, hasta " dar fin á esta jornada. " E los otros respondieron: " Que bueno era su consejo, pero que no les parecia " bien bolver á mi, hasta ver alguna Gente de los Ene-" migos, ó faber que tanto duraba aquel Camino. " E comenzaron á pasar adelante: y como vieron, que duraba mucho, detuvieronse, y con uno de los Peones ficieronme saber lo que habían visto: y como yo traia la Avanguarda con la Gente de Caballo, encomendandonos á Dios, seguimos por aquel mal Camino (2) adelante, y embié à decir à los de la Retroguarda, que se diessen mucha priesa, y que no tubiessen temor, porque presto saldríamos á lo raso. E como encontre á los qua-BBB<sub>2</sub>

<sup>(</sup>t) A doce leguas de México, poco mas, están los dos Volcanes, el mas alto es de suego, el otro es de Agua, y le liaman la Sierra: y en alguna ocasion há arrojado gran copia de Aguas, que han asustado á México; el de Orizaba es mas alto, y el de Toluca es muy frio, estos tres principales Volcanes de México, Origaba, y Toluca se están viendo desde lo alto.

(2) Y tan malo, que es admiracion, el que bajassen por él.

tro de Caballo, comenzamos de pasar adelante, aunque con harto estorbo, y dificultad; y al cabo de media legua, plugó á Dios, que abajamos á lo raso, y alli me reparé à esperar la Gente; y llegados, dijeles à todos, que diessen gracias à nuestro Señor, pues nos había trahido en falvo hasta alli, de donde comenzamos á ver (1) todas las Provincias de Mexico, y Temixtitan, que están en las Lagunas, y en torno de ellas. Y aunque obimos mucho placer en las ver, considerando el daño pasado. que en ellas habíamos recibido, representósenos alguna tristeza por ello, y prometimos todos de nunca de ella falir, fin Victoria, ó dejar allí las vidas. Y con esta determinacion ibamos todos tan alegres, como si fueramos à cosa de mucho placer. Y como ya los Enemigos nos fintieron, comenzaron de improviso á hacer muchas, y grandes ahumadas por toda la Tierra; y vo torné à rogar, y encomendar mucho à los Españoles, que hiciessen, como siempre habían hecho, y como se esperaba de sus Personas: y que nadie no se desmandasse, y que fuessen con mucho concierto, y orden por fn Camino. E ya los Indios comenzaban á darnos grita de unas Estancias, y Poblaciones pequeñas, apellidando á toda la Tierra, paraque se juntasse Gente, y nos ofendiessen en unas Puentes, y malos pasos, que por allí habia. Pero nosotros nos dimos tanta priesa, que sin que tubiessen lugar de se juntar, ya estábamos abajo en todo lo llano. Y yendo assi, pusieronse adelante en el Camino ciertos Esquadrones de Indios: é yo mandé á quince de Caballo, que rompiessen por ellos, y assí fueron alanceando en ellos, y mataron algunos, fin tecibir ningun peligro. E comenzamos á seguir nuestro Camino para la Ciudad de Telaico, (2) que es una de las mayores, y mas hermofas, que hay en todas estas partes. E como la Gente de pie venía algo canfada, y fe hacía tarde, dormimos

<sup>(1)</sup> Desde la falda de el Volcan se vé à México en un día claro. (2) Tezcuco, atravesando por las saldas de los Montes, en que están Huexe-thla, Coathlinchan, y. Coatepec, que es el que aquí nombra.

mimos en una Poblacion, que se dice Coatepeque, que es sujeta á esta Ciudad de Tesaico, y está de ellas tres leguas, y hallamosla despoblada. E aquella noche tubimos pensamiento, que como esta Ciudad, y su Provincia, que se dice Aculuacan, es muy grande, y de tanta Gente, que se puede bien creer, que había en ella á la sazon mas de ciento, y cincuenta mil Hombres, (1) que quisieran dar sobre nosotros: é yo con diez de Caballo comenzé la Vela, y Ronda de la prima, y hice, que to-

da la Gente estubiesse muy apercibida.

E otro día Lunes, al último de Diciembre seguimos nuestro Camino, por la órden acostumbrada; y á un quarto de legua de esta Poblacion de Coatepeque, yendo todos en harta perplexidad, y razonando con nosotros, si saldrían de Guerra, ó de Paz los de aquella Ciudad, teniendo por mas cierta la Guerra; falieron al Camino quatro Indios Principales con una Bandera de Oro en una Vara, que pesaba quatro Marcos de Oro, é por de Coatinchan. ella daban á entender, que venían de Pazt (2) la qual Dios sabe quanto deseabamos, y quanto la habíamos menester: por ser tan pocos, y tan apartados de qualquier socorro, y metidos en las fuerzas de nuestros Enemigos. E como ví aquellos quatro Indios, al uno de los quales yo conocía, hice que la Gente se detubiesse, y llegué á ellos. E despues de nos haber saludado, dijéronme, que ellos venían de parte del Señor de aquella Ciudad, y Provincia, el qual se decía Guanacacin, (3) y que de su parte me rogaban, que en su Tierra no hiciesse, ni confintiesse hacer dano alguno, porque de los danos pasados, que yo había recibido, los culpantes eran los de Temixtitan, y no ellos, y que ellos querían ser Vafallos de Vueltra Magestad, y nuestros Amigos, porque

V. Llegan & Cortés quatro Indios con una Badera de Oro. en nombre da Guanacacin , pidiendo Paz: y respuesta que les did Cartés. De las Tierras Guaxuta . Llega à Tesaico, y Bande que mando pu. blicar.

<sup>(1)</sup> Aun hoy está muy poblada, y hay muchos Pueblos en las cercanías de Tezeuco con Haziendas muy hermofas.

<sup>(2)</sup> Los de Tezcuco por esta fidelidad tienen muchos privilegios.

<sup>(3)</sup> Conozco á unos Indios Caciques, que tienen unos Ranchos como Descendientes de los Señores de Tezcuco, y les llaman de Apellido Sanchez; y está assi declarado por la Real Audiencia, viven en la Doctrina de Coathlinchan,

siempre guardarian, y conservarian nuestra amistad, v que nos fuessemos à la Ciudad, y que en sus obras conoceríamos lo que teníamos en ellos. Yo les respondí con las Lenguas, que fuellen bien venidos, que vo holgaba con toda paz, y amistad suya: y que ya que ellos se escusaban de la Guerra, que me habían dado en la Ciudad de Temixtitan, que bien fabían, que á cinco, ó seis leguas de alli de la Ciudad de Tesaico, (1) en ciertas Poblaciones à ella sujetas, me habían muerto la otra vez cinco de Caballo, y quarenta y cinco Peones, y mas de trecientos Indios de Tascaltecal, que venían cargados, y nos habían tomado mucha Plata, y Oro, y Ropas, y otras colas: que por tanto, pues no se podían escusar de esta culpa, que la pena suesse bolvernos lo nuestro: é que de esta manera, aunque todos eran dignos de muerte, por haber muerto tantos Christianos, vo quería paz con ellos, pues me convidaban á ella; pero que de otra manera yo había de proceder contra ellos por todo tigor. Ellos me tespondieron, que todo lo que allí se había tomado, lo habían llevado el Señor, y los Principales de Temixtitan; pero que elles buscarian todo lo que pudiessen, y me lo darian. E preguntáronme, si aquel día iría á la Ciudad, ó me aposentaría en una de dos Publaciones, que son como Arrabales de la dicha Ciudad, las quales se dicen Coatinchan, y Guaxuta, (2) que están á una legua, y media de ella, y siempre va todo poblado: lo qual ellos deseaban,

por

<sup>(1)</sup> Tezcuco fue Reyno separado de el de México antes de venir Cortés, que perdió su Monarca por la division, que hubo, quando quisieron heredarle tres Hermanos, y el último Rey de Tezcuco sue Nezahualpilli, Padre del Señor, que mandaba, quando entió Hernan Cortés.

<sup>(2)</sup> Coathlinchan, y Huexothla, y todo parece una Poblacion desde Chiauthla, y Tezcuco hasta Coatepec, por la continuacion de Pueblos, y Haziendas. En Tezcuco se reconocen hoy fragmentos de la Casa de el Señor, junto á la Parroquia, y un grande Estanque. En Huexothla se ven mayores, y una Cerca, ó Muralla de admirable Estructura, pero muy arruinada: era Casa de recreo, y á el mismo tiempo sortificacion bien hecha, y la Muralla mexor, que algunas de las Ciudades de España; muy alta, de Mampostería, y en el último cuerpo piedra labrada como Bollos de Chocolate: á la piedra llaman Tesonthle, y toda es igual, como de un palmo de largo poco mas, metida la punta contra la Muralla, y á lo exterior solo sale la sigura redonda.

por lo que adelante sucedió. Y vo les dije, que no me había de detener, hasta llegar á la dicha Ciudad de Tesaico; y ellos dijeron, que fuesse en buen hora, y que se querían ir adelante á aderezar la Posada para los Españoles, y para mi: y assí se fueron; y llegando á estas dos Poblaciones, saliéronnos á recibir algunos Principales de ellas, y á darnos de comer; y á hora de medio día llegamos al cuerpo de la Ciudad, donde nos habíamos de aposentar, que era en una Casa grande, que había sido de su Padre de Guanacacin, Señor de la dicha Ciudad. Y antes que nos aposentassemos, estando toda la Gente junta, mandé apregonar, so pena de muerte: " Que nin-" guna Persona, sin mi licencia saliesse de la dicha Casa, ,, y Aposentos: "la qual es tan grande, que aunque fueramos doblados los Españoles, nos pudieramos aposentar bien á placer en ella. Y esto hice, porque los Naturales de la dicha Ciudad se asegurassen, y estubiessen en sus Casas: porque me parecía, que no viamos la decima parte de la Gente, que solía haber en la dicha Ciudad, ni tampoco veiamos Mugeres, ni Niños, que era señal de poco sosiego.

Este día, que entramos en esta Ciudad, que fue vispera de Año-nuevo, despues de haber entendido en nos aposentar, todavía algo espantados de ver poca Gente, y essa que víamos muy rebotados, teníamos pensamiento, que de temor dejaban de parecer, y andar por su Ciudad, y con esto estábamos algo descuidados. E ya que era tarde, ciertos Españoles se subieron á algunas Azoteas altas, de donde podían sojuzgar toda la Ciudad, y vieron, como todos los Naturales de ella la desamparaban, y unos con sus haciendas se iban á meter en la Laguna con sus Canoas, que ellos llaman Acales, y otros se subieron á las Sierras. E aunque yo lue- y los llevan de go mandé proveer en estorvarles la ida, como era ya tarde, y sobrevino luego la noche, y ellos se dieron mucha priesa, no aprovechó cosa ninguna. E assi el Señor Cortés, y liber de la dicha Ciudad, que yo deseaba, como á la salva- tad que les dié cion, haberle á las manos, con muchos de los Principa-

VI. Dejan la Ciudad los de Tezcuco con el Senor, y los de Coatincban, Guoxuta , y Autégo llegan à ofrecerse à Cortés. Prende los de Tefaico de los Embajado. res de México, y Temixtitan. Cortés, y lo que dijeron; y la respuesta de

CCC<sub>2</sub>

les

les de ella, se sueron á la Ciudad de Temixtitan; que está de allí por la Laguna seis leguas, y llevaron consigo quanto tenían. E á esta causa, por hacer á su salvo lo que querían, salieron á mi los Mensajeros, que arriba dije, para me detener algo, y que no entrasse haciendo daño; y por aquella noche nos dejaron, assí á

nosotros, como á su Ciudad.

Despues de haber estado tres días de esta manera en esta Ciudad, sin haber Recuentro alguno con los Indios, porque por entonces, ni ellos osaban venirnos á acometer, ni nosotros curabamos de salir lejos á los buscar; porque mi final intencion era, siempre que quisiessen venir de Paz, recibirlos, y á todos tiempos requerirles con ella, vinieronme á fablar el Señor de Coatinchan, y Guaxuta, y el de Autengo, (1) que fon tres Poblaciones bien grandes, y están, como hé dicho, incorporadas, y juntas á esta Ciudad, y dijeronme, llorando, que los perdonasse, porque se habían ausentado de su Tierra: y que en lo demas, ellos no habían peleado con migo, á lo menos por su voluntad: y que ellos prometian de hacer de ahí adelante, todo lo que en nom; bre de Vuestra Magestad les quisiesse mandar. Yo les dije por las Lenguas, que ya ellos habían conocido el buen tratamiento, que siempre les hacía, y que en dejar su Tierra, y en lo demas, que ellos tenían la culpa; y que pues me prometian ser nuestros Amigos, que poblassen sus Casas, y trujessen sus Mugeres, é Hijos, y que como ellos ficiessen las obras, assi los trataria: y assi se bolvieron, à nuestro parecer, no muy contentos.

Como el Señor de México, y Temixtitan, y todos los otros Señores de Culúa (que quando este nombre de Culúa se dice, se ha de entender por todas las Tierras, y Provincias de estas partes, sujetas á Temixtitan) supieron que aquellos Señores de aquellas Poblaciones se habían venido á ofrecer por Vasallos de Vues-

tra

<sup>(1)</sup> Coathlinchan, Huexothla, y Atengo, que hoy es Parroquia principal, y se llama Tenango Tepopula.

tra Magestad, embiaronles ciertos Mensajeros, á los equales mandaron, que les dijessen, que lo habían fecho muy mal; y que si de temor era, que bien sabian que ellos eran muchos, y tenían tanto poder, que á mi, y á todos los Españoles, y á todos los de Tascaltecal nos hibían de matar, y muy presto; y que si por no dejar sus Tierras lo habían hecho, que las dejassen, y se suessen á Temixtitan, y allá les darían otras mayores, y mejores Poblaciones, donde viviessen. Estos Señores de Coatinchan, y Guaxuta tomaron á los Mensajeros, y atá onlos, y trujéronmelos: y luego confesaron, que ellos habian venido de parte de los Señores de Temixtitan; pero que había fido para les decir, que fuessen allá, para como terceros, pues eran mis Amigos, á entender en las Paces, entre ellos, y mis y los de Guaxuta, y Coatinchan dijeron, que no era assí, y que los de México, y Temixtitan no querian sino Guerra; y aunque yo les di crédito, y aquella era la verdad, porque deseaba atraher á los de la Ciudad á nuestra amistad, porque de ella dependía la Paz, ó la Guerra de las otras Provincias, que estaban alzadas, fice desatar aquellos Mensajeros, y dijeles: que no tubiessen temor, porque yo les quería tornar á embiar á Temixtitan: y que les rogaba, que dijessen à los Señores, que yo no queria Guerra con ellos, aunque tenía mucha razon, y que fuelsemos Amigos, como antes lo habíamos sido; y por mas los asegurar, y atraher al Servicio de Vuestra Magestad, les embié á decir, que bien sabía, que los Principales, que habían sido en hacerme la Guerra pasada, eran ya muertos: y que lo pasado suesse pasa-do, y que no quisiessen dar causa à que destruyesse sus Tierras, y Ciudades, porque me pesaba mucho de ello: y con esto solté estos Mensajeros, y se fueron, prometiendo de me traher respuesta. Los Señores de Coatinchan, y Guaxuta, y yo, quedamos por esta buena obra mas Amigos, y Confederados: y yo, en nombre de Vuestra Magestad, les perdoné los yerros pasados, y assí quedaron contentos.

DDD

VII. Va Cortés à Iztalapa, y residentes su-dios, que sue. Echan so-bre él la Laguna, y entra con ellos en la Ciudad, y la pone sue va Tezecuco con gran trabajo.

Despues de haber estado en esta Ciudad de Tesaico (1) siete, ó ocho días, sin Guerra, ni reencuentro alguno, fortaleciendo nuestro Aposento, y dando órden en otras colas necelarias para nueltra defension, y ofenfa de los Enemigos, y viendo que ellos no venían contra mi, salí de la dicha Ciudad con doscientos Españoles, en los quales había diez, y ocho de Caballo, y treinta Ballesteros, y diez Escopeteros, y con tres, ó quatro mil Indies nuestros Amigos, y suy por la Costa de la Laguna, hasta una Ciudad, que se dice Iztapalapa, (2) que está por el Agua dos leguas de la Gran Ciudad de Temixtiran, y seis de esta de Tesaico: la qual dicha Ciudad será de hasta diez mil Vezinos, y la mitad de ella, y aun las dos tercias partes, puestas en el Agua: y el Señor de ella, que era Hermano de Muteczuma, á quien los Indios, despues de su muerte, habian alzado por Señor, había fido el principal, que nos había hecho la Guerra, y echado fuera de la Ciudad. E assí por esto, como porque había sabido, que estaban de muy mal propólito los de esta Ciudad de Iztapalapa, determiné de ir á ellos. E como fay sentido de la Gente de ella, bien dos leguas antes que llegasse, lucgo parecieron en el Campo algunos Indios de Guerra, y otros por la Laguna en sus Canoas, y assí fuimos todas aquellas dos leguas rebueltos, peleando, afsí con los de la Tierra, como con los que falían del Agua. fasta que llegamos á la dicha Ciudad. E antes, casi dos tercios de legua, abrian una Calzada, como Presa, que está entre la Laguna dulce, y la salada, (3) segun, que por la figura de la Ciudad de Temixtitan, que yo embié á V. M. se podrá haber visto. E abierta la dicha Calzada, ó

(1) Tezcuco.

(3) Se ha dicho en la otra Garta, que por un lado del Sur llega á Iztalepa la Laguna de Chalco, que es de Agua dulce, y por el Norte la de Tezcuco, que es

· falada.

<sup>(2)</sup> Assí se llama hoy por la Sal, ó Tequesquite, que se coje de la Haz de la Tierra: hoy tiene corta Poblacion como de trecientos Vecinos; pero se ven chramente las ruinas de las Casas de el Hermano de Muteczuma, cerca de donde está la Parroquia, mirando á la Laguna de Tezcuco.

Presa, comenzó con mucho impetu, á talir Agua de la Laguna salada, y correr hacia la dulce, aunque están las Lagunas desviadas, la una de la otra, mas de media legua, y no mirando en aquel engaño, con la codi ia de la Victoria, que llevabames, pisamos muy bien, y seguimos nueltro alcanze, fasta entrar dentro, rebueltos con los Enemigos, en la dicha Ciudad. E como estaban ya sobre el aviso, todas las Casas de la Tierra firme estaban despobladas, y toda la Gente, y despojo de ellas metidos en las Casas de la Laguna, y allí se recogieron los que iban huyendo, y pelearon con nosotros muy reciamente; pero quiso Nuestro Señor dar tanto esfuerzo á los suyos, que les entramos fasta los meter por el Agua, á las vezes á los pechos, y otras nadando, y les tomamos muchos Casas, de las que están en el Agua, y mutieron de ellos mas de seis mil ánimas, entre Hombres, y Mugeres, y Niños: porque los Indios nuef-tros Amigos, vista la Victoria, que Dios nos daba, no entendian en otra cosa, sino en matar á diestro, y á siniestro. E porque sobrevino la noche, recogi la Gente y puse suego à algunas de aquellas Casas; y estandolas quemando, pareció que Nuestro Señor me inspiró, y trojo á la memoria la Calzada, ó Presa, que había visto rota en el Camino, y representóseme el gran daño, que era: y á mas andar, con mi Gente junta, me torné á falir de la Ciudad, ya noche bien obscuro. Quando llegué à nauella Agua, que serían casi las nueve de la noche, había tanta, y corria con tanto impetu, que la pasamos á volapie, (1) y se ahogaron algunos Indios de nuestros Amigos, y se perdió todo el despojo, que en la Ciodad se había tomados y certifico á Vuestra Magestad, que si aquella noche no pasaramos el Agua, 6 aguardaramos tres horas mas, que ninguno de nosotros escapara, (2) porque quedabamos cercados de Agua, fin tener paso por parte ninguna. E quando amaneció, DDD2

(1) Volapie: esto es con tanta ligereza, que no hacian Pie. Diccionario de la Lengua Española.

(2) Parte de el Pueblo de Iztapalapa está en Tierra, y parte en Agua, y los Indios soltaron los diques para la comunicacion de las dos Lagunas.

vimos como el Agua de la una Laguna estaba en el peso de la otra, y no corría mas: y toda la Laguna salada estaba llena de Canoas con Gente de Guerra, creyendo de nos tomar alli. E aquel día me bolvi á Tesaico, peleando algunos ratos con los que salian de la
Mar, aunque poco daño les podíamos hacer, porque se
acogían sucgo á las Canoas; y llegando á la Ciudad de
Tesaico, hallé la Gente, que había dejado muy segura,
y sin haber habido reencuentro alguno: y obieron mucho placer con nuestra venida, y victoria. E otro día,
que llegamos, salleció un Español, que vino herido, y
aun suc el primero, que en Campo los Indios me han
muerto sasta agora.

VIII. Los Embajadores de Otumba, y de otras quatro Ciudades lle gan à pedir perdon à Cortés, y ofrecerfele. Como fe escusaron, y fueron respondidos.

Otro dia figuiente vinieron á esta Ciudad ciertos Mensajeros de la Ciudad de Otomba, (1) y otras quatro Ciudades, que están junto á ella, las quales están á quatro, y á cinco, y á seis leguas de Tesaico: y dijeronme, que me rogaban les perdonasse la culpa, si alguna tenían por la Guerra pasada, que me se había fecho: porque alli en Otumba fue donde se juntó todo el poder de México, y Temixtitan, quando salíamos desbaratados de ella, creyendo que nos acabáran. E bien vian estos de Orumba, que no le podían relevar de culpa, aunque se escusaban con decir, que habían sido mandados: é para me inclinar mas á benevolencia, dijeronme, que los Señores de Temixtitan les habían embiado Mensajeros á les decir, que fuessen de su parcialidad, y que no ficiessen ninguna amistad con nosotros, si no, que vernian sobre ellos, y los destruirían: y que ellos querian ser antes Vasallos de Vuestra Magestad, y facer, lo que yo les mandasse. E yo les dije, que bien fabían ellos quan culpantes eran en lo pafado: y que paraque yo les perdonasse, y creyesse, lo que me decían, que me habían de traher atados primero aquellos Mensajeros, que decían, y á todos los Naturales de Mé-

<sup>(1)</sup> Assí se llama hoy, y cerca de ella está San Juan Theothihuacan, Axapusco, Quathlanzingo, que antes sue muy grande, y Ostoticpac, v Tecpayucan, Xaltepec, Nopaktepec, y la Hazienda de Ometusco.

México, y Temixtitan, que estubiessen en su Tierra; y que de otra manera yo no los había de perdonar, y que se bolviessen á sus Casas, y las poblassen, y ficiessen obras por donde yo conociesse, que eran buenos Vafallos de Vuestra-Magestad; y aunque pasamos otras razones, no pudieron sacar de mi otra cosa: y assi se bolvieron a su Tierra, certificandome, que ellos harían siempre, lo que yo quisiesse: é de ahí adelante siempre han sido, y son leales, y obedientes al Servicio de

Vuestra Magestad.

En la otra Relacion, muy Venturoso, y Exce- la Prisson Ipac lentíssimo Principe, dije á Vuestra Magestad, como al tiempo, que me desbarataron, y echaron de la Ciudad de Temixtitan, sacaba con migo un Hijo, y dos Hijas mo fue muerto. de Muteczuma, y al Señor de Tesaico, (1) que se decia Cacamacin, y á dos Hermanos suyos, y á otros muchos Senores, que tenía presos, y como á todos los habían muerto los Enemigos, aunque eran de su propria Na- Aculuacan, y cion, y sus Señores algunos de ellos, excepto á los dos por que? De Hermanos del dicho Cacamacin, que por gran ventura de Batalla que se pudieron escapar: y el uno de estos dos Hermanos, dios de Chalco, que se decía Ipacsuchil, y en otra manera Cucascacini y como fueron al qual de antes vo, en nombre de Vuestra Magestad, los Principales y con parecer de Muteczuma, había hecho Señor de efta Ciudad de Tesaico, y Provincia de Aculuacan, al tiempo que vo llegué à la Provincia de Tascaltecal, teniendolo en son de preso, se soltó, y se bolvió á la dicha Ciudad de Tefaico; y como ya en ella habían alzado por Señor á otro Hermano suvo, que se dice Guanacacin, de que arriba se ha hecho mencion, dicen, que hizo matar al dicho Cucafcacin, su Hermano, de esta manera: Que como llegó á la dicha Provincia de Tesaico, las Guardas lo tomaron, y hicieronlo saber á Guanacacin, su Señor, el qual tambien lo hizo saber al Señor FEE

IX Huye de Suchil, o Cucaf cacin, Señor de Tezcuco, y co-Embia Cortés á Gonzalo de Sandoval à la Provincia de tubo con les Inde ella à ofrecerse à Cortes, v con què Res gale.

<sup>(1)</sup> El Señor de Tetzcuco Cacamacin era Deudo de Muteczuma, y su Tributas rio, Hijo de Nezahualpilli, en quien cetó la especie de Soberanía, y recayó en Muteczuma.

de Temixtitan: el qual, como supo que el dicho Cucascacin era venido, creió, que no se pudiera haber soltado, y que debía de ir de nuestra parte, para desde
allá darnos algun aviso: y luego embió á mandar al dicho Guanacacin, que matassen al dicho Cucascacin, su
Hermano, el qual lo hizo assí, sin lo dilarar: el otro,
que era Hermano menor que ellos, se quedó con migo,
y como era Muchacho, imprimió mas en el nuestra conversacion, y tornóse Christiano, (1) y pusímosse Nombre D. Fernando; y al tiempo que yo partí de la Provincia de Tascaltecal para estas de México, y Temixtitan, dejele alsí con ciertos Españoles; y de lo que con
él despues sucedió, adelante hasé Relacion à Vuestra Ma-

gestad.

El día siguiente, que vine de Iztapalapa á esta Ciudad de Tesaico, acorde de embiar á Gonzalo de Sandoval, (2) Alguacii Mayor de Vuestra Magestad, por Capitan, con veinte de Caballo, y docientos Hombres de Pie, entre Ballesteros, y Escopeteros, y Rodeleros, para dos efectos muy necesarios; el uno paraque echassen fuera de esta Provincia á ciertos Mensajeros, que yo embiaba à la Ciudad de Tascaltecal, para saber en que términos andaban los trece Bergantines, que alli se hacían, y provect otras cosas necesarias, assí para los de la Villa de la Vera-Cruz, como para los de mi Compañía; y el otro, para asegurar á aquella parte, para que pudiessen ir, y venir los Españoles seguros: porque por entonces, ni nosotros podíamos salir de esta Provincia de Aculuacan, sin pasar por Tierra de los Enemigos: ni los Elpañoles, que estaban en la Villa, y en otras partes, podían venir á nosotros, sin mucho peligro de los Contrarios. E mandé al dicho Alguacil Mayor, que despues de puestos los Mensajeros en salvo,

lle-

(2) Gonzalo de Sandoval natural de Medellin, Regidor, y Alguacil Mayor de Villa-Rica, ó Vera-Cruz, por Cortés,

<sup>(1)</sup> Despues de el Bartismo de los quatro Señores de Tlaxcala, es el mas célebre el de Fernando Señor de Tetzcuco.

llegasse à una Provincia, que se dice Calco, (1) que conside na con esta de Aculuacan, porque tenía certificacion, que los Naturales de aquella Provincia, aunque eran de la liga de los de Culúa, se querían dar por Vasallos de V. M. y que no lo osaban hacer, á causa de cierta Guarnicion de Gente, que los de Culúa tenían puesta cerca de ellos. Y el dicho Capitan se partió, y con él iban todos los Indios de Tascaltecal, que nos habían trahído nuestro Fardage: y otros, que habían venido á ayudarnos, y habían habido algun despojo en la Guerra. E como se adelantaron un poco adelante, el dicho Capitan, creiendo que en venir en la rezaga los Españoles, los Enemigos no ofarían falir á ellos: como los vieron los Contrarios, que estaban en los Pueblos de la Laguna, y en la Costa de ella, dieron en la rezaga de los de Tascaltecal, y quitaronles el despojo, y aun mataron algunos de ellos. E como el dicho Capitan llegó con los de Caballo, y con los Peones, dieron muy reciamente en ellos, y alanzearon, y mataron muchos: y los que quedaron desbaratados se acogieron al agua, y á otras Poblaciones, que estan cerca de ella: y los Indios de Tascaltecal se fueron á su Tierra, con lo que les quedó, y tambien los Mensajeros, que yo embiaba; y puestos todos en salvo, el dicho Gonzalo de Sandoval figuió su camino para la dicha Provincia de Calco, que era bien cerca de allí. E otro día de mañana juntóse mucha Gente de los Enemigos, para los falir á recibir: y puestos los unos, y los otros en el Campo, los nuestros arremetieron contra los Enemigos, y desbaratarónles dos Esquadrones con los de Caballo: (2) en tal manera, que en poco rato les dejaron el Campo, y fueron quemando, y matando en ellos. Y fecho esto, y desembarazado aquel Camino, los de Calco salieron á recibir à EEE2

leguas, y por agua menos.
(2) Esta Batalla sue en el Llano, que hay en el camino, desde Tetzcuco à

Chalco.

<sup>(1)</sup> Chalco, cuya Provincia confina con la de México, ó Culhuacan fegun la llama Cortés; y el Pueblo de Culhuacan está muy cerca de México como dos leguas, y por agua menos.

los Españoles: y los unos, y los otros se holgaron mucho. E los Principales dijeron, que me querían venir á ver, y hablar: y alsí se partieron, y vinieron á dormir á Telaicos y llegados, vinieron ante mi aquellos Principales con dos Hijos del Señor de Calco, y diéronnos obra de trecientos Pesos de Oro, en piezas: y dijeronme, como su Padre era fallecido, y que al tiempo de su muerte les había dicho, que la mayor pena que llevaba, eta no verme primero que muriesse, y que muchos días me había estado esperando: y que les había mandado, que luego como yo á esta Provincia viniesse, me viniessen á ver. y me tubiessen por su Padres y que como ellos habíansabido de mi venida á aquella Ciudad de Tesaico, luego quisieran venir à verme; pero que por temor de los de Culúa no habían ofado: y que tampoco entonces ofáran venir, si aquel Capitan, que yo había embiado, no hobiera llegado a su Tierra; y que quando se hobiessen de bolver à ella, les había de dar otros tantos Españoles, para los bolver en salvo. E dijéronme, que bien sabía yo, que nunca en Guerra, ni fuera de ella, habían sido contra mi: y que tambien sabía, como al tiempo que los de Culúa combatían la Fortaleza, y Cafa de Temixtitan, y los Españoles, que yo en ella había dejido, quando me fuy á ver á Cempoal (1) con Narvaez. que estaban en su Tierra dos Españoles, en guarda de cierto Maiz, que yo les había mandado recoger en su Tierra, y los habían facado fasta la Provincia de Guaxocingo, porque sabían, que los de allí eran nuestros Amigos: porque los de Culúa no los matassen, como hacían á todos los que fallaban fuera de la dicha Cafa de Temixtitan. E todo esto, y otras cosas me dijeron, llorando: y yo les agradecí mucho su voluntad, y buenas obras, y les prometí, que haría siempre todo lo que ellos quisiessen, y que serían muy bien tratados; y fasta aho-

<sup>(1)</sup> Este Cempoal es el que está en la Diocesis de Puebla, y no el del Arzobispado.

ahora siempre nos han mostrado muy buena voluntado y estan muy obedientes á todo lo que de parte de V.

Magestad se les manda.

Estos Hijos del Señor de Calco, (1) y los que vinieron con ellos, estubieron allí un día con migo, y dijeronme, que porque se querían bolver á su Tierra, que me rogaban que les diesse Gente, que los pusiesse en falvo: y Gonzalo de Sandoval, con cierta Gente de Caballo, y de Pic, se fue con ellos; al qual dije, que despues de los haber puesto en su Tierra, se llegasse á la Provincia de Tascaltecal, y que trujesse consigo á ciertos Españoles, que allí estaban, y aquel D. Hernando, Hermano de Cacamacin, de que arriba he fecho mencion. E dende á quatro, ó cinco dias el dicho Alguacil Mayor bolvió con los Españoles, y trujo al dicho D. Fernando configo. E dende á pocos días supe, como por ser Hermano de los Señores de esta Ciudad, le pertenecía á él el Señorio, aunque había orros Hermanos: é assi por esto, como porque estaba esta Provincia sin Señor, á causa que Guanacucin, Señor de ella, su Hermano, la había dejado, y idose á la Ciudad de Temixtitan; y assi por estas causas, como porque era muy Amigo de los Christianos, yo, en nombre de Vuestra Magestad. fice que lo recibiessen por Señor. E los Naturales de esta Ciudad, aunque por entonces habia pocos en ella. lo ficieron assi: y dende ahí adelante, le obedecieron, y comenzaron á venirse á la dicha Ciudad, y Provincia de Aculuacan muchos de los que estaban ausentes, y huidos, y obedecían, y servian al dicho Don Fernando: y de ahí adelante se comenzó á reformar, y poblar muy bien la dicha Ciudad.

Dende á dos días, que esto se hizo, vinieron à mi los Señores de Coatinchan, y Guaxuta, (2) y dijeronme, que supiesse de cierto, como todo el poder de Culúa (3) venía sobre mi, y sobre los Españoles, y que to-FFF

da

(3) De los Mexicanos.

X. Nombra Cortés à Don Fernando, Her mano de Cacamacin, por Señor de la Pro vincia de Aculuacan: y avisan los de Guaxuta, y Coatino chan de las pre véciones de los Enemigos Rebelanse dos Pue blos, y castiga. dos por Cortés, los perdona.

<sup>(1)</sup> Chalco aunque tubo Señor, era Tributario á el Imperio Mexicano. (2) Los Caciques de Coathlinchan, y Huexotlas

r , 1

.

٠.

to', .

11 12 in is

1.

.

da la Tierra estaba llena de los Enemigos: y que viesse si traherian á sus Mugeres, y Hijos adonde yo estaba, ó si los llevarian á la Sierra, porque tenían muy gran temor. E yo les animé, y dije, que no obiessen ningun miedo, y que se estuyiessen en lus Casas, y no hiciessen mudanza: y que no holgaba de cosa mas que de verme con los de Culúa en Campo; y que estubiessen apercibidos, y pusiessen sus velas, y Escuchas por toda la Tierra, y en viendo, ó sabiendo, que vensan los contrarios, me lo ficiessen saber; y assí se sueron llevando muy á cargo, lo que les había mandado. E vo aquella noche apercibi toda la Gente, y pufe muchas velas, y escuchas en todas las partes, que era necessario; y en toda la noche nunca dormimos, ni entendimos sino en esto. E assi estubimos esperando toda esta noche, y día siguiente, creyendo lo que nos habían dicho los de Guaxuta, y Guatinchan; y-otro día supe como por la Costa de la Laguna, andaban, algunos Indios de los Enemigos, faciendo saltos, (1) v esperando tomar algunos Indios de Tascaltecal, que iban, y venían por cosas para el Servicio de el Real: y supe como se habían consederado con dos Pueblos sujetos á Tesaico, que estaban allí junto al Agua, para dende alli facer todo el daño, que pudiessen. E facían para le fortalecer en ellos Albarradas, y Azeguias, y otras cosas para su defensa; é como supe esto, otro día tomé doce de Caballo, y doscientos Peones, y dos tiros pequeños de Campo, y fuy allí á donde andaban los contrarios, que fería legua, v media de la Ciudad. Y en saliendo de ella topé con ciertas espias de los Enemigos, y con otros, que estaban en falto, y rompimos por ellos: y alcanzamos, y matamos algunos de ellos; y los que quedaron se echaron al Agua, y quemamos parte de aquellos Pueblos; v assí nos bolvimos al Aposento con mucho placer, y

<sup>(1)</sup> La Laguna de Tezcuco llegaba entonces hasta la misma Ciudad, y hoy está retirida una legua; pero se advierte, que Cortés hizo llegar el Agua, haste la Ciudad, abriendo un Caz, ó Azequia para echar los Bergantines.

victoria. E otro día, tres Principales de aquellos Pueblos vinieron á pedirme perdon, por lo patado: y rogaronme, que no los destruyesse mas, y que ellos me prometían de no recibir mas en sus Pueblos á ninguno de los de Temistitan. E porque estas no eran Personas de mucho caso, y eran Vasallos de Don Fernando, yo les perdoné en nombre de Vueltra Magestads é luego otro día ciertos Indias de esta Poblacion vinieron á mí medio descalabrados, y maltratados, y dijeronme como los de México, y Temixtitan habían vuelto á su Pueblo: y como en ellos no hallaron el recibimiento, que folian, los habían maltratado, y llevado presos algunos de ellos, y que si no se desendieran, lleváran à todos; que me rogaban, que estubiesse sobre aviso, por manera, que quando los de Temixtitan volviessen, yo lo pudiesse saber á tiempo, que les pudiesse ir á socorrer, y assí

se partieron para su Pueblo.

La Gente, que había dejado en la Provincia de Tascaltecal, haciendo los bergantines, tenían nuevas como al Puerto de la Villa de la Vera-Cruz había llegado una Nao, en que venían, sin los Marineros, treinta, ó quarenta Españoles, y ocho Caballos, y algunas Ballestas, y Escopetas, y pólvora, y como no habían sabido, como nos iba en la Guerra, ni había feguridad para pafar á nofotros, tenían mucha pena, y estaban allí detenidos algunos Españoles, que no osaban venir aunque deseaban traherme tan buena nueva. E como sintió un Criado mio, que había dejado allí, que algunos se querían atreber á venir donde yo estaba, mandó apregonar so graves penas, que nadie saliesse de allí fasta, que yo lo embiasse á mandar: y un Mozo mio, como vió, que con cosa del Mundo no habría mas placer, que con saber la venida de la Nao, y del socorro, que trahía, aunque la Tierra no estaba segura, de noche se salió, y vino á Tesaico, de que nos espantamos mucho haber llegado vivo: y obimos mucho placer con las nuevas, porque teníamos extrema necesidad de socorro.

> Este mismo día, muy Católico Señor, llegaron FFF2 allí

XI. Como fue avilado Corses del Socorro que babia llegado à la Vera. Cruz; y de la Liga que bizo bacer à los de Chalco con los de Guaxocingo, y Guacachula, y per que?

204 alli á Tesaico, ciertos Hombres de bien, Mensajeros de los de Calco: y dijeronme como á causa de haberse venido á ofrecer por Vafallos de Vuestra Magestad, todos los de México, y Temistitan venían sobre ellos para los destruir, y matar; y que para ello habían convocado, y apercibido á todos los cercanos á su Tierra. y que me rogaban, que los socorriesse, y ayudasse en tan gran necesidad, porque pensaban verse en grandissimo estrecho, si assi no lo hacía. Y certifico a Vuestra Magestad, que como en la otra Relacion escribi, allende de nuestro trabajo, y necesidad, la mayor fatiga, que tenía era, no poder ayudar, y socorrer à los Indios nuestros Amigos, que por ser Vasallos de Vuestra Magestad, eran molestados, y trabajados de los de Culúa: aunque en esto vo y los de mi Compañía poníamos toda nuestra posibilidad, porque nos parecía, que en ninguna cosa podíamos mas servir à Vuestra Cesarea Magestad, que en favorecer, y ayudar á sus Vasallos, y por la coyuntura, en que estos de Chalco me tomaron, no pude hacer con ellos, lo que yo deseaba; pero dijeles, que porque yo á la sazon quería embiar por los bergantines, y p.ira ello tenía apercibidos á todos los de la Provincia de Tascaltecal, de donde se habían de traher en piezas. y tenía necesidad de embiar para ello Gente de Caba-Îlo, y de Pie: que ya fabían, que los Naturales de las Provincias de Guaxocingo, y de Churultecal, y Guacahula eran Vasallos de Vuestra Magestad, y Amigos nuestros, que suessen à ellos, y de mi parte les rogassen, pues vivian muy cerca de su Tierra, que les viniessen á ayudar, y socorrer: y embiassen allí Gente de guarnicion, con que pudiessen estar seguros, en tanto, que yo les socorria, porque otro remedio al presente yo no les podía dar. E aunque ellos no quedaron tan satisfechos, como si les diera algunos Españoles, agradecieronmelo, y rogáronme, que porque fuessen creidos, les diesse una Carta mia, y tambien paraque con mas seguridad se lo osassen rogar; porque entre estos de Chalco, y los de dos Provincias de aquellas, como eran de diverfas

DE D. FERNANDO CORTES. versas Parcialidades, habían siempre diferencias. Y estando assi dando órden en esto, llegaron acaso ciertos Mensajeros de las dichas Provincias de Guaxocingo, y Guaçachula: (i) y estando presentes los de Chalco, dijeron, como los Señores de aquellas Provincias no habían visto, ni sabido de mi, despues que había partido de la Provincia de Tascaltecal, como quiera que ellos siempre tensan puesto sus Velas por las Sierras, y Cerros, que confinan con su Tierra, y sojuzgan las de México, y Temixtitan, paraque viendo muchas ahumadas, que son las señales de la Guerra, me viniessen á ayudar, y socorrer con sus Vasallos, y Gentes y porque de poco acá habían visto mas ahumadas que nunca, venían á faber como estaba. y si tenía necesidad, para luego proveer de Gente de Guerra. E yo se lo agradecí mucho, y les dije, que bendito nuestro Señor, los Españoles, y vo estabamos bucahos, y siempre habíamos habido victoria contra los Enes migos; y que demás de holgar mucho con su voluntad, v presencia, que holgaba mas por los confederar, y hacer Amigos con los de Chalco, que estaban presentes: y que assí les rogaba, pues los unos, y los otros eran Vasallos de Vuestra Magestad, que fuessen buenos Amigos, y se ayudassen, y socorriessen contra los de Culúa, que eran malos, y perversos, especialmente ahora; que los de Chalco tenían necesidad de socorto, porque los de Culua querían venir sobre ellos: y assi quedaron muy Amigos, y Confederados: E despues de haber estado dos días allí con migo los unos, y los otros, se fueron muy alegies, y contentos, y se ayudaron, y sos corrieron los unos á los otros.

Dénde á tres días, porque ya sabíamos que los trece Bergantines estarían acabados de labrar, y la Gente que los había de traher apercibida, embié á Gonzalo de Sandoval, Alguacis Mayor, con quince de Caballo, y docientos Peones, para los traher, al qual mandé, que destruyeste, y asolasse un Pueblo grande, sujeto á esta GGG

XII. De coime Gonzalo de Sandoval bizo muchos Esclavos de los Indios, que habiá muerto cinco Españoles, trabiendo los Bergantines d México, y como le ejecuto.

<sup>(1)</sup> Guajoeingo, y Huaquechula:

206 Ciudad de Tesaico, que linda con los Terminos de la Provincia de Tascaltecal, porque los Naturales de él me habían muerto cinco de Caballo, y quarenta y cinco Peones, que venían de la Villa de la Vera-Cruz, á la Ciudad de Temixtitan, quando yo estaba cercado en ella, no creiendo que tan gran Traicion se nos había de hacer: y como al tiempo que esta vez entramos en Te. faico, hallamos en los Adoratorios, ó Mezquitas de la Ciudad los cueros de los cinco Caballos, con sus pies, y manos, y herraduras cosidos, y tan bien adobados, como en todo el Mundo lo pudieran hacer, y en señal de victoria ellos, y mucha ropa, y cosas de los Españoles, ofrecido à sas Idolos; y hallamos la sangre de nuestros Compañeros) y Hermanos derramada, y facrificada por todas aquellas Torres, y Mezquitas : fue cosa de tanta lastima, que nos tenovo todas nuestras tribulaciones pasadas. E los Traidores de aquel Pneblo, y de otros à el comarcanos, al tiempo que aquellos Christianos por alli pasaron, hicieronles buen recebimiento, para los asegurar, y hacer en ellos la mayor crueldad, que nunca se hizos porque abajando por una Cuesta, y mal paso, todos á pie, trayendo los Caballos de diestro, de manera, que no se podían aprovechar de ellos, puestos los Enemigos en celada, de una parte, y de otra del mal palo, los tomaron en medio, y de ellos mataron, y de ellos tomaron á vida, para traher á Tefaico á facrificar, y facarles los corazones delante de sus Idolos; (1) y esto parece que fue assí, porque quando el dicho Alguacil Mayor por alli pafó, ciertos Españoles, (2) que iban con él, en una Casa de un Pueblo, que está entre Tefaico, y aquel donde mataron, y prendieron los Christianos, hallaron en una pared blanca, escritas con Carbon, estas palabras: " Aqui estubo preso el sin ventura

(1) Los Idolos se amasaban con sangre humana, é se rocioban con ella.
(2) Es el Pueblo de Zultepec antes de el que estaba escritos con carbon: "Aqua " estubo preso el sin ventura de Juan de Yuste: " que es el que aconsejó à Narvaez, que prendiesse à Juan Velazquez.

il aiser, aurouitem de

" de Juan Yuste. " Que era un Hidalgo de los cinco de Caballo, que sin duda sue cosa para quebrar el corazon á los que lo vieron. Y llegado el dicho Alguacil Mayor á este Pueblo, como los Naturales de él conocieron su gran yerro, y culpa, comenzaron á ponerse en hnyda, y los de Caballo, y los Peones Españoles, y Indios nuestros Amigos siguieron el alcance, y mataron muchos, y prendió, y cautivó muchas Mugeres, y Níños, que se dieron por Esclavos: aunque movido á compasión, no quiso matar, ni destruir quanto pudieras y aun antes que de allí partiesse, hizo recoger la Gente que quedaba, y que se viniessen á su Pueblo: y assi está hoy muy poblado, y arrepentido de lo pasado. El dicho Alguacil Mayor pasó adelante cinco, ó seis leguas, á una Poblacion de Tascaltecal, que es la mas junta á los Térmi-nos de Culúa, y alli halló à los Españoles, y Gente, que trahían los Bergantines. E otro día que llegó, par-tieron de allí con la tablazon, y ligazon de ellos, la qual trahían con mucho concierto mas de ocho mil Hombres, que era cosa matavillosa de ver, y assi me parece que es de oir, llevar trece Fustas diez y ocho leguas por Tierra: que certifico à Vuestra Magestad, que dende la Abanguarda à la Retroguarda había bien dos leguas de distancia. E como comenzaron su Camino, llevando en la delantera ocho de Caballo, y tien Españoles, y en ella, y en los lados por Capitanes de mas de diez mil Hombres de Guerra, á Yutecad, y Teutipil, (1) que son dos Señores de los Principales de Tascaltecal: y en la rezaga venían otros ciento, y tantos Españoles, con otros ocho de Caballos y en ella venía por Capi-tan con otros diez mil Hombres de Guerra, muy bien aderezados, Chichimecatecle, que es de los Principales Señores de aquella Provincia, con otros Capitanes que trahía configos el qual, al riempo que partieron de ella, llevaba la delantera con la tablazon, y la rezaga trahían GGG2 los

<sup>(1)</sup> Aiutecatl, y Teutepil en la Vanguatdia, y Chichimecatl en la Retaguardia: estos eran de los Principales de Tlaxcala.

los otros dos Capitanes con la ligazon: y como entras ron en Tierra de Culúa, los Maestros de los Bergantines mandaron llevar en la delantera la ligazon de ellos, y que la tablazon se quedasse atrás, porque era cosa de mas embarazo, si alguno les acaeciesses lo qual, si fuera, había de ser en la delantera. É Chichimecatecle, que trahía la dicha tablazon, como siempte fasta allí, con fu Gente de Guerra, había trahído la delantera, tomólo: por afrenta, y fue cofa recia acabar con el, que se quedasse en la Retroguarda, porque él quería llevar el peligro, que se pudiesse recibir; y como ya lo concedió, tampoco quería que en la rezaga se quedassen en guarda ningunos Españoles, porque es Hombre de mucho esfuerzo, y que la el gabar aquella honra. (1) E llevaban estos Capitanes dos mil Indios cargados con su Vitualla. E assi con esta orden, y concierto fueron su Camino, en el qual se detubieron tres días, y al quarto entraron en esta Ciudad con mucho placer, y estruendo de Atabales, y yo los salí á recibir. E como arriba digo, estendiase tanto la Gente, que dende que los primeros comenzaron á entrar, halta que los postreros hobieron acabado, se pasaron mas de seis horas: sin quebrar el hilo de la Gente. E despues de llegados, y agradecido á aquellos Señores las buenas obras que nos hacian, hicelos apofentar, y proveer lo mejor que fer pudo: y ellos me dijeron, que trahían deseo de se ver con los de Culúa, y que viesse lo que mandaba, que ellos, y aquella Gente venían con deseos, y voluntad de se vengar, de morir con nosotross y yo les di las gracias, y les dije, que repofassen, y que presto les daría las manos llegas.

<sup>(1)</sup> Los Indios de Tlaxcala son suertes, y muy honrados, y lo prueba este Sucesos y sueron los mas servorosos en la Fé, mereciendo confagrar á Dios las Primicias de su Conversion con el Martyrio de los tres Niños Christobal, Antonio, y Juan: Christobal sue Hijo de Acxotecal, Cacique, ó Señor del Pueblo de Atlyhuetza legua, y media de Tlaxcala, que sue apaleado, arrojado en el suego, y muerto por su mismo Padre: su cuerpo está en el Convento de Tlaxcala. Antonio sue Nieto de Xicontecati, Señor Principal de Tlaxcala; Juan, Criado de Antonio; sueron martyrizados en Quautinchan, les sepultaron los Religiosos Domínicos en Tecalli distante una legua de Quatinchan.

E despues, que toda esta Gente de Guerra de Tascaltecal obo reposado en Tesaico, tres ó quatro dias, que cierto era para la manera de acá muy lucida Gente, hice apercebir veinte, y cinco de Caballo, y trescientos Peones, y cinquenta Ballesteros, y Escopeteros. y seis tiros pequeños de Campo, y sin decir á Persona alguna donde ibamos, salí de esta Ciudad á las nueve del dia, y con migo salieron los Capitanes ya dichos, con mas de treinta mil Hombres, por sus Esquadrones muy bien ordenados, segun la manera de ellos. E á quatro leguas de esta Ciudad, ya que era tarde, encontramos un Esquadron de Gente de Guerra de los Enemigos, y los de Caballo rompimos por ellos, y desharatamoslos. E los de Tascaltecal, como son muy ligeros, figuieronnos, y matamos muchos de los Contrarios: y aquella noche dormimos en el Campo muy sobre aviso. É otro día de mañana seguimos nuestro Camino, y yo no había dicho aun adonde era mi intencion de ir: lo qual hacia, porque me recelaba de algunos de los de Tesaico, que iban con nosotros, que no diessen aviso, de lo que vo quería hacer, á los de México, y Temixtitan, porque aun no tenía ninguna seguridad de ellos: y llegamos à una Poblacion, que se dice Xaltoca, (1) que está asentada en medio de la Laguna, y al rededor de ella hallamos muchas, y grandes Azequias llenas de Agua: y al rededor hacían la dicha Poblacion muy fuerte, porque los de Caballo no podían entrar á ella, y los Contrarios daban muchas gritas, tirandonos muchas Varas, y Flechas; è los Peones, aunque con trabajo, entraronles dentro, y echaronlos fuera, y quemaron mucha parte del Pueblo. E aquella noche nos fuimos á dormir una legua de allí: y en amaneciendo, tomamos nuestro Camino, y en él hallamos los Enemigos, y de lejos comenzaron á gritar, como lo suelen hacer en la Guer-

XIII. Halla Cortés, Jahren. do de la Ciudad, un 12f. quadron de In. dios, y le derrota, y da muer te à muchos. Entra pelean. doen Xaltocan, y la bace poner fuego. Llega, perseguido de los Indios, d Guatinchan. à Tenariica, y Azcapuzalco. y comofue afal. tado por los de Tacuba.

<sup>(1)</sup> Xaltocán, que está muy cerca de Zumpango, y rodeado de una Laguna, era antes Tributario à Tezcuco.

Guerra, que cierto es cosa espantosa oillos, y nosotros comenzamos de seguillos: y siguiendolos, llegamos á una grande, y hermosa Ciudad, que se dice Guaticián, (1) y hallamosla despoblada, y aquella noche nos aposentamos en ella.

Otro dia figuiente pasamos adelante, y llegamos á otra Ciudad, que se dice Tenainca, (2) en la qual no hallamos resistencia alguna, y sin nos detener pasamos á otra, que se dice Acapuzalco, (3) que todas estas estan al rededor de la Laguna, y tampoco nos detubimos en ella, porque deseaba mucho llegar á otra Ciudad, que estaba allí cerca, que se dice Tacuba, (4) que está muy cerca de Temixtitan: y ya que estabamos junto á ella, fallamos tambien al rededor muchas Azequias de Agua. y los Enemigos muy á punto: y como los vimos, nofotros, y nuestros Amigos, arremetimos á ellos, y entramosles la Ciudad, y matando en ellos, los echamos fuera de ella: y como era ya tarde, aquella noche no hicimos mas de nos aposentar en una Casa, que era tan grande, que cupimos todos bien á placer en ella; (5) y en amaneciendo los Indios nuestros Amigos comenzaron á faquear, y quemar toda la Ciudad, falvo el Aposento donde estábamos, y pusieron tanta diligencia, que aun de él se quemó un Quarto: y esto se hizo, porque quando falimos la otra vez desbaratados de Temixtitan, pasando por esta Ciudad, los Naturales de ella juntamente con los de Temixtitan, nos hicieron may cruel Guerra, y nos mataron muchos Españoles.

XIV. Estando Cortés en Tacuba, tiene va. rios reencuentoos con los Indios, y lo que les decia, y sus respuestas: der. rotalos, bolvie. do à Tesaico, con muerte de muchos.

En seis días, que estubimos en esta Ciudad de Tacuba, ninguno obo, en que no tubiessemos muchos reencuentros, y escaramuzas con los Enemigos. E los

(2) Tizayuca, o Tenayucan.

Guautithlan tres leguas de México.

<sup>(3)</sup> Escapuzalco una legua corta de México.

Una legua corta de México. (5) El Pueblo de Tacuba es de el Senor D. Joseph Muteczuma Descendiente de los Emperadores, y estas Casas, que aquí se refieren eran las de el Emperador: este Pucblo en Mexicano se llama Tlacupa, que sue Cabeza de Reyno de los Tecpanecas. y despues sue sujeto por Ahuit.

Capitanes de la Gente de Tascaltecal, y los suyos hacían muchos desafios con los de Temixtitan: y peleaban los unos con los otros muy hermofamente, y pafaban entre ellos muchas razones, amenazandose los unos con los otros, y diciendose muchas injurias, que sin duda era cosa para ver, y en todo este tiempo siempre morían muchos de los Enemigos, sin peligrar ninguno de los nuestros, porque muchas vezes les entrabamos por las Calzadas, y Puentes de la Ciudad, aunque como tenían tantas defenías nos resistían suertemente. E muchas vezes fingían, que nos daban lugar paraque entrassemos dentro, diciendonos: ,, Entrad, entrad á hol-, garos; ,, y otras vezes nos decían: ,, Pensais, que hay ,, agora otro Muteczuma, para que haga todo, lo que ", quisieredes? Y estando en estas pláticas, yo me llegué una vez cerca de una Puente, que tenían quitada, y estando ellos de la otra parte, hice señal á los nuestros, que estubiessen quedos; y ellos tambien, como vieron que vo les quería hablar, hicieron callar á su Gente, y dijeles: " Que porqué eran locos, y querían ser des-, truidos? Y si había allí entre ellos algun Señor Prin-, cipal de los de la Ciudad, que se llegasse allí, por-, que le quería hablar. ,, Y ellos me respondieron: Que toda aquella multitud de Gente de Guerra, que , por allí veía, que todos eran Señores: por tanto, que , dijesse, lo que quería. ,, Y como yo no respondí cosa alguna, comenzaronme á deshonrar; y no sé quien de los nuestros, dijoles: ", Que se morian de hambre, , y que no les habiamos de dejar falir de allí á bus-" car de comer. " Y respondieron: " Que ellos no te-, nían necesidad; y que quando la tubiessen, que de no-, sotros, y de los de Tascaltecal comerían.,, E uno de ellos tomó unas tortas de Pan de Maiz, y arrojolas facia nosotros, diciendo: " Tomad, y comed, si teneis ", hambre, que nosotros ninguna tenemos; ", y comenzaron luego á gritar, y pelear con nosotros. E como mi venida á esta Ciudad de Tacuba había sido principalmente para haber plática con los de Temixtitan, y HHH2

saber, que voluntad tenían, y mi estada allí no aprovechaba ninguna cosa, á cabo de los seis días acordé de me bolver à Telaico, para dar priesa en ligar. y acabar los Bergantines, para por la Tierra, y por la Agua ponerles Cerco; y el día, que partimos, venimos á dormir á la Ciudad de Goatitán, (1) de que arriba se ha hecho mencion, y los Enemigos no hacían sino seguirnos: y los de Caballo, de quando en quando, rebolviamos sobre ellos, y assí nos quedaban algunos entre las manos. E otro día comenzamos á caminar: v como los Contrarios vían, que nos veniamos, creían que de temor lo hacíamos: y juntóse gran número de ellos, y comenzaronnos de seguir. E como yo vi esto mandé à la Gente de Pie, que se suessen adelante, y que no se detubiessen: y que en la rezaga de ellos fuessen cinco de Caballo, y yo me quede con veinte, y mande à seis de Caballo, que se pusiessen en una cierta parte en celada, y otros seis en otra, y á otros cinco en otra, y yo con otros tres en otra; y que como los Enemigos pasassen, pensando, que todos ibamos juntos adelante, en ovendome el apellido de el Señor Santiago, saliessen, y les diessen por las espaldas. E como fue tiempo salimos, y comenzamos á lanzear en ellos. y duró el alcanze cerca de dos leguas todas llanas, como la palma, que fue muy hermosa cosa: y assi murieron muchos de ellos á nuestras manos, y de los Indios nuestros Amigos, y se quedaron, y nunca mas nos siguieron, y nosotros nos bolvimos, y alcanzamos á la Gente; y aquella noche dormimos en una gentil Poblacion, que se dice Aculman, (2) que está dos leguas de la Ciudad de Tesaico para donde otro día nos partimos, y á medio día entramos en ella, y fuimos muy bien recibidos de el Alguacil mayor, que vo había dejado

(1) Guatithlan.

<sup>(2)</sup> Oculman, este Pueblo está arruinado enteramente á causa, de que por libertar á México de las Aguas se ha hecho una Presa, y echado una Compuerta en los meses de Lluvias, y por esto ha quedado sola la Iglesia, que es una Fábrica admirable en medio de las Aguas.

jado por Capitan, y de toda la Gente, y holgāron mucho con nuestra venida; porque dende el día, que de allí habíamos partido, nunca habían sabido de nosotros, y de lo que nos había sucedido, y estaban con muy grandíssimo deseo de lo saber. E otro día, que hobimos llegado, los Señores, y Capitanes de la Gente de Tascaltecal, me pidieron licencia, y se partieron para su Tierra muy contentos, y con algun despojo de los Enemigos.

Dos dias despues de entrados á esta Ciudad de Tesaico, llegaron á mi ciertos Indios, Mensajeros de los Señores de Calco, y dijeronme, como les habian manidado, que me hiciessen saber de su parte, que los de México, y Temixtitan iban fobre ellos á los destruir, y que me rogaban les embiasse socorro, como otras veces me lo habían pedido. Y yo proveí luego de embiar con Gonzalo de Sandoval veinte de Caballo, y trecientos Peones: al qual encargué mucho, que se diesse priesa, y llegado, trabajasse de dat todo el favor, y ayuda, que suesse posible, a aquellos Vasallos de Vuestra Magestad, y nuestros Amigos; y llegado á Calco, halló mucha Gente junta, assí de aquella Provincia, como de las de Guaxocingo, y Guacachula, que estaban esperando; y dado órden en lo que se había de hacer, partieronse y tomaton fu camino para una Poblacion, que se dice Guastepeque, (1) donde estaba la Gente de Culúa en Guarnicion, y de donde hacian dano á los de Calco, y á un Pueblo que estaba en el Camino salió mucha Gente de los Contrarios; y como nuestros Amigos eran muchos, y tenían en ventaja á los Españoles, y á los de Cabailo, todos juntos rompieron por ellos, y desampararon el Campo: y matando en ellos, figuieron á los Enemigos; y en aquel Pueblo, que está antes de Guastepeque, reposaron aquella noche, y otro día se partieron: y ya que llegaban junto á la dicha Poblacion de Guastepeque, los de Culúa comenzaron de pelear con los Españoles;

pero en poco rato los desbarataron, y matando en ellos los echaron fuera del Pueblo, y los de Caballo se apearon para dar de comer á sus Caballos, y aposentarse. Y estando assi descuidados de lo que sucedió, llegan los Enemigos hasta la Plaza del Aposento, apellidando, y gritando muy sieramente, echando muchas Piedras, y Varas, y Flechas, y los Españoles dieron al Arma; y ellos, y nuestros Amigos, dandose mucha priesa, salieron á ellos, y echaronlos suera otra vez, y signieron el alcance mas de una legua, y mataron muchos de los Contrarios, y bolvieronse aquella noche bien cansados á Guastepeque,

adonde estubieron reposando dos díasa

En este tiempo el Alguacil Mayor supo, como en un Pueblo mas adelante, que se dice Acapichtla, (1) habia mucha Gente de Guerra de los Enemigos, y determinó de ir allá, á ver fi se darian de Paz, y á les requerir con ella; y este Pueblo era muy suerte,(2) y puesto en una altura, y donde no pudiessen ser ofendidos de los de Caballo: y como llegaron los Españoles, los del Pueblo, sin esperar á cosa alguna, comenzaron á pelear con ellos, y dende lo alto echar muchas Piedras; y aunque iba mucha Gente de nuestros Amigos con el dicho Alguacit Mayor, viendo la fortaleza de la Villa, no osaban acometer, ni llegar à los Contrarios. E como este vió el dicho Aiguacil Mayor, y los Españoles, determinaron de morir, o subilles por fuetza a lo alto del Pueblo, y con el apellido de Señor Santiago, (3) comenzaron á subis: y plugó à Dios dalles tanto esfuerzo, que aunque era mucha la ofensa, y resistencia, que se les hacía, les entraron, aun-

que

(1) Ayacapisthla camino hacia el Sur.

(3) Este apellidar los Españoles á Santiago era muy usado en las Batallas contra sos Moros, y por intercession del Santo se ganó en la Rioja la insigne de Clavijo por el Rey de Leon D. Ramiro II: en Simancas por D. Ramiro II: en las Navas de To-

losa por Alonso VIII. y otras muy señaladas,

<sup>(2)</sup> Y aun hoy lo es, porque tiene un Foso muy profundo, que le cercas en tiempo de Cortés se hizo la magnifica Iglesia Parroquial tan suerte, que encima puso Artillería, y despues se mando apear, y fundir los Cañones: he visto donde estaban asentados, y es un Castillo muy suerte la Iglesia: en el Foso, o Barranca había Puentes sevadizas, pero hoy son de piedra: este Arroyo se simo en sangre de los Mexicanos.

que hubo muchos heridos. E como los Indios nuestros Amigos los siguieron, y los Enemigos se vieron de vencida, sue tanta la matanza de ellos, á manos de los nuestros, y de ellos despeñados de lo alto, que todos los que allí se hallaron asirman, que un Río pequeño, que cercaba casi aquel Pueblo, por mas de una hora sue teñido en sangre, y les estorvó de beber por entonces, porque como hacía mucha calor, tenían necesidad de ello. E dado conclusion á esto, y dejando al sin estas dos Poblaciones de Paz, aunque bien cassigados, por haberla al principio negado, el dicho Alguacil Mayor se volvió con toda la Gente á Tesaico; y crea Vuestra Católica Magestad, que esta sue una bien sesalada victoria, y donde los Españoles mos-

traron bien fingularmente su esfuerzo.

Como los de México, y Temixritan supieron, que los Españoles, y los de Calco habían hecho tanto daño en su Gente, acordaron de embiar sobre ellos ciertos Capitanes, con mucha Gente; y como los de Calco tubieron aviso de esto, embiaron á rogarme, á mucha priesa, que les embiasse socorro: y yo torné luego á despachar al dicho Alguacil Mayor, con cierta Gente de Pie, y de Caballo; pero quando llegó, ya los de Culúa, y los de Calco se habían visto en el Campo, y habían peleado los unos, y los otros muy reciamente: y plugó á Dios, que los de Calco fueron vencedores, y mataron muchos de los Contrarios, y prendieron bien quarenta Personas de ellos, entre los quales había un Capitan de los de México, y otros dos Principales, los quales todos entregaron los de Calco al dicho Alguacil Mayor, para que me los trujesse, el qual me embió de ellos, y de ellos dejó configo, porque por seguridad de los de Calco estubo con toda la Gente en un Pueblo suyo, que es Frontera de los de México. E despues que le pareció, que no había necesidad de su estada, Te bolvió á Tesaico, y trajo consigo á los otros Prissoneros, que le habian quedado. En este medio tiempo hubimos otros muchos Rebatos, y Recuentros con los Naturales de Culúa: y por evitar prolixidad, los dejo de especificar.

XV. Embia Cortés socorro à los de Calco con Sandoval,v balla la Victo. ria per ellus co tra los Mexi. canos, y muchos prefos: Socorro que llegé de la Vera Cruz. y aviso de que habian llegado tres Navios al Puerto con Gése, y Caballes.

III2

Como ya el Camino para la Villa de la Vera-Cruz, dende esta Giudad de Tesaico, estaba seguro, y podían ir, y venir por él, los de la Villa tensan cada día nuevas de nosotros, y nosotros de ellos, lo qual antes cesaba. E con un Mensajero embiaronme ciertas Ballestas, y Escopetas, y Pólvora, con que hubimos grandíssimo placer: y dende á dos días me embiaron otro Mensajero, con el qual me hicieron saber, que al Puerto habían llegado tres Navios, y que trahían mucha Gente, y Caballos; y que luego los despacharían para acá: y segun la necesidad que tensamos, milagrosamente nos embió Dios este so-corro.

XVI. Embia Cortés dos Indios de los cautivos en Calco à Temixitan, diciendoles se rindiessen, Buelve à socorrer à los de Calco, y le liegan Emrajadores de Tapazan, Macalango, y Neu ten, a ofrecerfele.

Yo bulcaba siempte, muy Poderoso Señor, todas las maneras, y formas que podía, para atraher á mueltra amistad á estos de Temixtitan : lo uno, porque no diessen causa à que fuessen destruídos; y lo otro, por descansar de los trabajos de todas las Guerras pasadas, y principalmente, porque de ello sabía, que redundaba servicio á Vuestra Magestad. E donde quiera que podía haber alguno de la Ciudad, gelo tornaba á embiar, para les amonestar, y requerir, que se diessen de Paz. Y el Miércoles Santo, que fueron veinte y siete de Marzo de el año de quinientos y veinte y uno, hice traher ante mi á aquellos Principales de Temixtitan, que los de Calco habían prendido: y dijeles, si querian algunos de ellos ir á la Ciudad, y hablar de mi parte á los Señores de ella, y rogalles, que no curassen de tener mas Guerra con migo, y que se diessen por Vasallos de Vuestra Magestad, como antes lo habían, porque yo no les quería destruir, fino ser su Amigo. E aunque se les hizo de mal, porque tenian temor, que yendoles con aquel Mensaje los matarian, dos de aquellos Prissoneros se determinaton de ir, y pidieronme una Carta: y aunque ellos no habían de entender le que en ella iba, sabian que entre nosotros se acostumbraba, y que llevandola ellos, los de la Ciudad les darian ciédito. Pero con las Lenguas yo les di á entender lo que en la Carta decía, que era lo que yo á ellos les había dicho. E assí se partieron, y yo mandé á cinco

de Caballo, que saliessen con ellos fasta pornerlos en salvo. El Sabado Santo los de Calco, y otros fus Aliados, y Amigos me embiaron á decir, que los de México venían sobre ellos, y mostraronme en un paño blanco (1) grande la figura de todos los Pueblos, que contra ellos venían, y los Caminos, que trahían: que me rogaban, que en todo caso les embiasse socorro, è yo les dije, que dende á quatro, ó cinco días se lo embiaría, y que si entretanto se vían en necesidad, que me lo hiciessen saber, y que yo les socorrería; y el tercer día de Pasqua de Resurreccion bolvieronme á decir. que me rogaban, que brevemente fuesse el socorro, porque à mas andar le acercaban los Enemigos. Yo les dije, que yo quería ir á les socorrer, y mandé apregonar, que para el Viernes siguiente estubiessen apercibidos veinte, y cinco de Caballo, y trescientos Hombres de Pie.

El Jueves antes vinieron á Tesayco ciertos Mensajeros de las Provincias de Tazápan, (2) y Mascalzingo, y Nautan, y de otras Ciudades, que están en su Comarca: y dijeronme, que se venían á dar por Vasallos de Vuestra Magestad, y á ser nuestros Amigos, porque ellos nunca habían muerto ningun Español, ni se habían alzado contra el Servicio de Vuestra Magestad, y trujeron cierta ropa de Algodon: yo se lo agradecí, y les prometí, que si suestra buen trata-

miento, y assí se bolvieron contentos.

El Viernes siguiente, que sueron cinco de Abril de el dicho año de quinientos veinte, y uno, salí de esta Ciudad de Tesaico con los treinta de Caballo, y los trescientos Peones, que estaban apercibidos: y dejé en ella otros veinte de Caballo, y otros trescientos Peones, y por Capitan á Gonzalo de Sandoval, Alguacil Mayor. Y salieron con migo mas de veinte mil Hombres de los de Tesaico: y en nuestra ordenanza suimos KKK

XVII. Sale Cortés de Tez. cuco con trein. ta mil Homo bres, y se aloja en Tamanalco. Habla, que bizo à les Seño. res de Chalco: llegansele qua. renta mil Indios en el Camino: afalta un Peñol muy af. pero, en cuya cima muerem muchos Indios.

<sup>(1)</sup> El modo de escribir los Mexicanos era figurar los Pueblos con aquellas señas, 6 cosas que fignificaban sus nombres. Vease el Mapa de Tributos. (2) Pueden ser Tizápan, Mexicalzingo, y Naucálpan, mas es muy dudoso.

á dormir á una Poblacion de Calco, que se dice Talmanalco, (1) donde fuimos bien recibidos, y aposentados: y allí, porque está una buena Fuerza, despues que los de Calco fueron nuestros Amigos, siempre tenían Gente de guarnicion, porque es frontera de los de Culúa: y otro día llegamos á Calco á las nueve del dia, que no nos detubimos mas de hablar á los Senores de alli, y decirles mi intencion, que era dar una vuelta en torno de las Lagunas, porque creía, que acabada esta jornada, que importaba mucho, fallaría fechos los treze Bergantines, y aparejados para los hechar al Agua. Y como obe hablado á los de Calco partimonos aquel día á vísperas, y llegamos á una Poblacion suya, donde se juntaron con nosotros mas de quarenta mil Hombres de Guerra nuestros Amigos, y aquella noche dormimos alli. Y porque los Naturales de la dicha Poblacion me dijeron, que los de Culúa me estaban esperando en el Campo, mandé, que al quarto de el Alba toda la Gente estubiesse en pie, y apercibida; y otro día en oyendo Missa comenzamos á caminar: y yo tomé la delantera con veinte de Caballo, y en la rezaga quedaron diez, y assi pasamos por entre unas Sierras muy agras. E á las dos despues de medio día llegamos á un Peñol muy alto, y agro, y encima de el estaba mucha Gente de Mugeres, y Niños, y todas las laderas llenas de Gente de Guerra: y comenzaron luego á dar muy grandes alaridos, haciendo muchas ahumadas. tirandonos con Hondas, y sin ellas, muchas Piedras, y Flechas, y Varas: por manera, que en llegandonos cerca, recibiamos mucho daño. Y aunque habiamos visto; que en el Campo no nos habían ofado esperar, parecíame, aunque era otro nuestro Camino, que era poquedad pasar adelante, sin hacerles algun mal sabor; y porque no creyessen nuestros Amigos, que de cobardía lo dejabamos de hacer, comenzé á dar una vista en torno de el Peñol, que había casi una legua:

y cierto era tan fuerte, que parecía locura querernos poner en ganarselo, é aunque les pudiera poner cerco, y ha-cerles darse de pura necesidad, yo no me podía detener. E assi estando en esta confusion, determiné de le subir el risco por tres partes, que yo había visto, & mandé à Christoval Corral, Alferez de sesenta Hombres de pie, que yo trahía siempre en mi Compañía, que con su bandera acometiesse, y subiesse por la parte mas agra: y que ciertos Escopeteros, y Ballesteros le siguiessen. E á Juan Rodriguez de Villasuerte, y á Francisco Verdugo Capitanes, que con su Gente, y con ciertos Ballesteros, y Escopeteros subiessen por la otra parte. E á Pedro Dircio, y Andres de Monjaraz Capitanes, acometiessen por la otra parte con otros pocos Ballesteros, y Escopeteros: y que en oyendo soltar una Escopeta. todos determinassen subir, y haber la victoria, ó morir. E luego, en soltando la Escopeta comenzaron á subir: y ganaron á los Contrarios dos bueltas de el Peñol, que no pudieron subir mas, porque con pies, y manos no se podían tener, porque era sin comparación la aspereza, y agrura de aquel Cerro. Y echaban tantas Piedras de lo alto, con las manos, y rodando, que aun los pe-dazos, que se quebraban, y sembraban hacían infinito dano; é fue tan recia la ofensa de los Enemigos, que nos mataron dos Españoles, y hirieron mas de veinte: y en fin en ninguna manera pudieron pasar de alli. E yo viendo, que era imposible poder mas hacer de lo hecho, y que se juntaban muchos de los Contrarios en focorro de los de el Peñol, que todo el Campo estaba lleno de ellos, mandé á los Capitanes, que se bolviessen, y abajados los de Caballo arremetimos, á los que estaban en lo llano, y echamoslos de todo el Campo, alanzeando, y matando en ellos, é duró el alcanze mas de hora, y media. E como era mucha la Gente, los de Caballo derramaronse á una parte, y á otra, y despues de recogidos, de algunos de ellos fuy informado, como habían llegado obra de una legua de allí, y habían visto otro Peñol con mucha Gente; pero que no era KKK2 tan

tan fuerte, y que por lo llano cerca de él (1) había mucha Poblacion, y que no faltarian dos cosas, que en este otro nos habían faltado: la una era Agua, que no la había acá; y la otra, que por ser tan suerte el Cerro, no habría tanta resistencia, y se podía sin peligro tomar la Gente. E aunque con harta tristeza de no haber alcanzado Victoria partimonos de allí, y fuimos aquella noche à dormir cerca de el otro Peñol, adonde pasamos harto trabajo, y necesidad, porque tampoco sallamos Agua, ni en todo aquel día la habíamos bebido nosotros, ni los Caballos; y assi nos estubimos aquella noche, oyendo hacer á los Enemigos mucho estruendo

de Atabales, y Bocinas, y gritas.

XVIII. Afalta Cortés otro Penol, y se rinden los Indios: y los que estaban en otio llegan à pedirle perdon, y despues los de Jatepeque; y de lo que suce dis en Gilteper 946.

Y en siendo el dia claro, ciertos Capitanes, y yo, comenzamos á mirar el risco, el qual nos parecía casi tan fuerte, como el otros pero tenía dos Padrastros mas altos, que no él, y no tan agros de subir, y en estos estaba mucha Gente de Guerra para los defender. E aquellos Capitanes, y yo, y otros Hidalgos, que allí estaban, tomamos nuestras Rodelas, y fuimos á pie hacia allá, porque los Caballos los habían llevado á beber una legua de allí: no para mas de ver la fuerza de el Peñol, y por donde se podría combatir; y la Gente, como nos vieron ir, aunque no los habíamos dicho cosa alguna, figuieronnos. Y como llegamos al pie de el Peñol, los que estaban en los padrastros de él, creyeron que yo quería acometer por el medio, y desampararonlos por socorrer á los suyos. Y como yo vi el desconcierto, que habían hecho, y que tomados aquellos dos padrastros se les podía hacer de ellos mucho daño, sin hacer mucho bullicio, mandé á un Capitan, que de presto subiesse con su Gente, y tomasse el un padrastro de aquellos mas agro, que habían defamparado, y assi fue hecho. Y yo con la otra Gente comenzé á subir el

Cer-

<sup>(1)</sup> Cerea de México hay dos Cerros, que llaman el uno Peñol de los Banos, porque los hay allí de Agua mineral: y el otro mas distante, que llaman de el Marques, y no es este el de que habla aquí Cortes, y que por esto le diessen despues el nombre de el Marques de el Valle, sino los Cerros, que están autes de Maxiepec, Yautepec, Jiutepec, y Xochitepec,

Cerro arriba, alií donde estaba la mas fuerza de la Gente: y plugó á Dios, que les gané una buelta de él, y pusimotnos en una altura, que casi igualaba con lo alto de donde ellos peleaban; lo qual parecía que era cosa imposible podelles ganar, á lo menos sin infinito-peligro. E ya un Capitan había puesto su Bandera en lo mas alto del Cerro: é de alli comenzó à soltar Escopetas, y Ballestas en los Enemigos. Y como vieron el daño que recibían, y confiderando el por venir, hicieron señal que se querían dar. y pusieron las Armas en el suelo. Y como mi motivo sea siempre dar á entender á esta Gente, que no les queremos hacer mal, ni dano, por mas culpados que fean, especialmente queriendo ellos ser Vasallos de V. Magestad, y es Gente de tanta capacidad, (1) que todo lo entienden, y conocen muy bien, mandé, que no se les hiciesse mas daño: y llegados á me hablar, los recibi bien. Y como vieron quan bien con ellos fe había hecho, hicieronlo saber à los del otro Peñol: los quales, aunque habían quedado con victoria, determinaron de se dar por Vasallos de Vuestra Magestad, y vinieronme à pedir perdon por lo pasado. En esta Poblacion de cabe el Peñol estube dos días, y de allí embié á Tesaico los heridos, y yo me parti, y á las diez del día llegamos á Guastepeque, de que arriba he hecho mencion; y en la Casa de una Huerta del Señor de alli, nos aposentamos todos, la qual Huerta es la mayor, y mas hermofa, y fresca, que nunca se vió, porque tiene dos leguas de circuito, (2) y por medio de ella vá una muy gentil Ribera de Agua, y de trecho á trecho, cantidad de dos tiros de Ballesta, hay Aposentamientos, y Jardines muy frescos, y infinitos Arboles de diversas Frutas, y muchas Yer-LLL , vas.

<sup>(1)</sup> No son los Indios tan rudos como les quieren hacer, y quien les observe reconocerá la capacidad, que conoció en ellos Cortés: algunas veces se hacen bobos, y es por que les tiene cuenta.

<sup>(2)</sup> La Casa, y Huerta de Huaxtepece

vas, y Flores olorosas, (1) que cierto es cosa de admiracion ver la gentileza, y grandeza de toda esta Huerta. E aquel día reposamos en ella, donde los Naturales nos hicieron el placer, y servicio, que pudieron. E otro día nos partimos, y á las ocho horas del día llegamos á una buena Poblacion, que se dice Yautepeque,(2) en la qual estaban esperandonos mucha Gente de Guerra de los Enemigos. É como llegamos, pareció que quisieron hacernos alguna señal de Paz, ó por el temor que tubieron, ó por nos engañar. Pero luego en continente, sin mas acuerdo comenzaron á huir, desamparando su Pueblo; y yo no curé de detenerme en él, y con los treinta de Caballo dimos tras ellos bien dos leguas, hasta los encerrar en otro Pueblo, que se dice Gilutepeque, (3) donde alanceamos, y matamos muchos. Y en este Pueblo hallamos la Gente muy descuidada, porque llegamos primero que sus Espías, y murieron algunos, y tomaronse muchas Mugeres, y Muchachos, y todos los demás huyeron: y yo ef-

EU-

En Toluca hay un Arbot muy fingular, que flaman Manícas, porque cada hoja es

una fior de figura casi perfecta de una mano de hombre.

Balíamo blanco, bermejo, verde, y negro: el puro, que los Herbolarios llamam Opoballamo; es la lagrima, que destila un Arbol como el Granado; el Licor que se faca de este Arbol hiriendo, y sajando la Corteza, hojas exprimidas, y cocidas à el suego, se llama Xilobalsamo: está declarado por la Sede Apostolica, que con el Balfamo de Indias se puede hacer la Confagracion del Santo Chrisma: el mejor de este Reyno viene de Goathemala, y Chiapa, y el blanco es muy apreciado por mas perfecto.

De las Plantas, y Yervas, Licores, y colas medicinales de Indias trata largamente el Dr Francisco Hernandez, cuya Obra se hizo de orden de el Rey, pintando à et natural todas las Plantas, que paian de mil, y docientas: y se refiere que el coste de la Obra pasó de sesenta mil ducados: la extractó el Dr Nardo Antonio, Médico Italiano; y es razon que sos Españoles hagan el debido aprecio de ella, quando ha dado luz á los Estrangeros.

(2) Assi se llama hoy, y és camino à la Costa del Sur.

<sup>(1)</sup> Las Frutas de América regularmente no se logran en España á excepcion de las Tunas, que llaman Higos de Indias; y las de España todas prender en la América, solo si se advierte menos substancia.

Las particulares de América son Piñas, Chrimoyas, Zapotes prietos, y blancos, Ahuacates, Cocos, Guanabanas, Anonas, Guayabas, Plátanos, Guineos, Mameyes, Pitayas, Sasatas, euyas ramas arrojas leche, Dáriles muy grandes, Sapuches, Carambullos, Cumaros, Bachatas, de cuyo Arbol la raíz sirve para labar como el Jabon, Papayas, Texocotes, que tiene el mismo hueso, que la Azerosa, pero es amarillo,

<sup>(3)</sup> Xilotepec, este, y los Pueblos de arriba están antes de Cuernabaca, pero pue do haber equivocacion en el nombre por poner Xiuctepec, ó Xuchitepec.

tube dos días en este Pueblo, creiendo que el Señor de él se viniera á dar por Vasallo de Vuestra Magestad: y como nunca vino, quando partí hice poner suego al Pueblo; y antes que de él saliesse, vinieron ciertas Personas del Pueblo antes, que se dice Yactepeque, y rogaronme, que les perdonasse, y que ellos se querían dar por Vasallos de Vuestra Magestad: Yo les recibi de buena voluntad, porque en ellos se había hecho ya buen castigo.

Aquel día que partí, á las nueve del día llegué á vista de un Pueblo muy fuerte, que se llama Coadnabaced, (1) y dentro de él había mucha Gente de Guerra: y era tan fuerte el Pueblo, y cercado de tantos Cerros, y Barrancas, que algunas había de diez estados de hondura: y no podía entrar ninguna Gente de Caballo, salvo por dos partes, y estas entonces no las sabiamos, y aun para entrar por aquellas habíamos de rodear mas de legua, y media: tambien se podía entrar por Puentes de madera, pero tenianlas alzadas, y estaban tan fuertes, y tan á su salvo, que aunque fuetamos diez veces mas, no nos tubieran en nada; y llegandonos hacia ellos, tirabannos á su placer muchas Varas, y Flechas, y Piedras: y estando assí muy rebueltos con nosotros, un Indio de Tascaltecal pasó de tal manera, que no le vieron, por un paso muy peligroso. E como los Enemigos le vieron assí de súpito, creieron que los Españoles les entraban por allí: y assí ciegos, y espantados comienzan á ponerse en huyda, y el Indio tras de ellos, y tres, ó quatro Mancebos, Criados míos, y otros dos de una Capitanía, como vieron pasar al Indio, siguieronle, y pasaron de la otra parte, y yo con los de Caballo comenzé à guiar hacia la Sierra, para buscar entrada al Pueblo, y los Indios nuestros Enemigos no hacían fino tirarnos Varas, y Flechas; porque entre ellos, y nosotros no había mas de una Barranca,

XIX. Conquista de la Ciu dad de Cuernabaca, y como se escusaban los Indios de bater dilatado rendirse. Toma Cortés lo mejor de Sucht milco, y peligro que corrio, babiendose juntado los Indios contra él.

LLL2

CO-

<sup>(1)</sup> Cuernabaca, antes Quaunahuac, es ameníssimo, muy fuerte, y hoy se confervan sas Casas de Cortés a modo de Fortaleza, con otras Memorias de la Conquista.

224 como Cava; (1) y como estaban embebecidos en pelear con nosotros, y estos no habían visto los cinco Españoles, llegan de improviso por las espaldas, y comienzan á darles de cuchilladas: y como los tomaron de tan fobresalto, y sin pensamiento que por las espaldas se les podía hacer ninguna ofensa, porque ellos no sabían que los suvos habian desamparado el paso, por donde los Españoles, y el Indio habían pafado, estaban espantados, y no ofaban pelear, y los Españoles mataban en ellos: y desque caieron en la burla, comenzaron á huir. E ya nuestra Gente de Pie estaba dentro en el Pueblo, y le comenzaban á quemar, y los Enemigos todos á le desamparar: y assí huyendo, se acogicron á la Sierra, aunque murieron muchos de ellos; y los de Caballo figuieron, y mataron muchos. E despues que hallamos, por donde entrar al Pueblo, que seria medio día, aposentamonos en las Casas de una Huerta, porque lo hallamos ya casi todo quemado. E ya bien tarde, el Señor, y algunos otros Principales, viendo que en cosa tan fuerte como su Pueblo no se habián podido defender, temiendo que allá en la Sierra los habíamos de ir á matar, acordaron de se venir á ofrecer por Vafallos de Vuestra Magestad, y vo los recibí por tales y prometieronme de ahí adelante ser siempre nuestros Amigos. Estos Indios, y los otros que venían a se dar por Vasallos de Vuestra Magestad, despues de los haber quemado, y destruído sus Casas, y Haciendas, nos dijeron, que la causa porque venían tarde á nucstra amistad, era, porque pensaban que satisfacian sus sculpas en consentir primero hacerles daño, creiendo que hecho, no terníamos despues tanto enojo de ellos.

.

.-

11, 70

Aquella noche dormimos en aquel Pueblo, y por la mañana feguimos nuestro camino por una Tierra de Pinales, despoblada, y sin ninguna agna, la qual, y un Puerto pasamos con grandíssimo trabajo, y sin beber: tanto, que muchos de los Indios que iban con nosotros

pe-

<sup>(1)</sup> Esta Barranca permanece, y se observa hoy todo lo que dice Cortés.

perecieron de sed; é á siete leguas de aquel Pueblo en unas Estancias paramos aquella noche. Y en amaneciendo tomamos nuestro Camino (1) y llegamos á vista de una gran Ciudad, que se dice Suchimilco, que está edificada en la Laguna dulce: é como los Naturales de ella estaban avisados de nuestra venida, tenían hechas muchas Albarradas, y Azequias, y alzadas las Puentes de todas las entradas de la Ciudad, la qual está de Temixtitan tres, ó quatro leguas, y estaba dentro mucha, y muy lucida Gente, y muy determinados de se defender, ó morir. E llegados, y recogida toda la Gente, y puelta en mucha órden, y concierto, yo me apeé de mi Caballo, y seguí con ciertos Peones hacia una Albarrada, que tenían hecha; y detras estaba infinita Gente de Guerra; è como comenzamos á combatir el Albarrada, y los Billesteros, y Escopeteros les hacían daño, desampararonla, y los Españoles se echaron al Agua, y pasaron adelante, por donde hallaron Tierra firme. Y en media hora, que peleamos con ellos les ganamos la principal parte de la Ciudad: é retrahidos los Contrarios por las Calles de el Agua, y en sus Canoas pelearon hasta la noche. E unos movían Pazes, y otros por esso no dejaban de pelear: y movieronlas tantas vezes sin ponerlo por obra, que caimos en la cuenta, porque ellos lo hacían para dos efectos: el uno para alzar sus Haziendas, en tanto que nos detenian con la Paz; el otro por dilatar tiempo en tanto, que les venía socorro de Mexico, y Temixitan. E este día nos mataron dos Españoles, porque se desmandaron de los otros á robar, y vieronse con tanta necesidad, que nunca pudieron ser socorridos. E en la tarde pensaron los Enemigos, como nos podrían atajar, de manera, que no pudiessemos salir de su Ciudad con las vidas. E juntos mucha copia de ellos **MMM** de-

<sup>(1)</sup> Desde Cuernabaca volvieron hacia México, y pararon en Xochimilco, que está junto á la Laguna de Chalco, y hoy hay muchas Familias de Indios, que por Agua, y Tierra comercian en México. En este Pueblo es donde resiere el Señor Obispo Garzés, que se oyó cantar á los Angeles la Gloria en Mexicano, despues de su conversion, y Bautismo.

determinaron de venir por la parte, que nosotros habíamos entrado, y como los vimos venir tan súpito espantamonos de ver su ardiz, y presteza: y seis de Caballo, y vo, que estabamos mas á punto, que los otros, arremetimos por medio de ellos. E ellos de temor de los Caballos pusieronse en huida, y assí salimos de la Ciudad tras elles, matando muchos, aunque nos vimos en harto aprieto; porque como eran tan valientes Hombres, muchos de ellos osaban esperar á los de Caballo con sus Espadas, y Rodelas. E como andabamos rebueltos con ellos, y había muy gran priesa, el Caballo, en que yo iba, se dexó caer de cansado: y como algunos de los Contrarios me vieron á pie rebolvieron sobre mi, é yo con la lanza comenzème à defender de ellos: y un Indio de los de Tascaltecal, como me vió en necesidad, llegóse á me ayudar, y el, y un Mozo mio, que luego llegó lebantamos el Caballo. E ya en esto llegaron los Españoles, y los Enemigos desampararon todo el Campo; y yo con los otros de Caballo, que entonces habían llegado, como estabamos muy cansados, nos bolvimos á la Ciudad. E aunque era ya casi noche, y razon de reposar, mandé que todas las Puentes alzadas, por do iba el Agua, se cegassen con piedra, y adobes, que había alli, porque los de Caballo pudiessen entrar, y falir siu estorbo ninguno en la Ciudad: y no me partí de alls fasta, que todos aquellos pasos malos quedaron muy bien aderezados; y con mucho aviso, y recaudo de velas pasamos aquella noche.

XX. Deliberan
los Mexicanos
cercarpor Tiere
ra, y Agua à
Suchimileo: defibardtalos Cortés, y à etros
dos Efquadro
nes, y quemada
la Ciudad, fe
buelve à fu
Real

Otro día, como todos los Naturales de la Provincia de México, y Temixtitan sabían ya, que estabamos en Suchimilco, acordaron de venir con gran poder por el Agua, y por la Tierra, á nos cercar, porque creían, que no podíamos ya escapar de sus manos: y yo me subí á una Torre (1) de sus Idolos para ver como venía la Gente, y por donde nos podían acometer para proveer en ello, lo que nos conviniesse. E ya,

que

<sup>(1)</sup> Los Idolos, y Adoratorios les tenían en Lugares elevados.

que en todo había dado órden, llegamos por el Agua á una muy grande flota de Canoas, que creo, que pafaban de dos mil: y en ellas venían mas de doce mil Hombres de Guerra: é por la Tierra llega tanta multitud de Gente, que todos los Campos cubrían. E los Capitanes de ellos, que venían delante, traían sus Espadas de las nuestras en las manos, y apellidando sus Provincias, decían: " México, México, Temixtitan, Temix-, titan; ,, y deciannos muchas injurias, y amenazandonos, que nos habían de matar con aquellas Espadas, que nos habían tomado la otra vez en la Ciudad de Temixtitan. E como ya había proveido á donde había de acudir cada Capitan: y porque hacia la Tierra firme había mucha copia de Enemigos, salí á ellos con veinte de Caballo, y con quinientos Indios de Tascaltecal; y repartimonos en tres partes; y mandeles, que desde, que obiessen rompido, que se recogiessen al pie de un Cerro, que estaba media legua de allí, porque tambien había allí mucha Gente de los Enemigos. E como nos dividimos, cada Esquadron siguió á los Enemigos por su cabo: y despues de desbaratados, y alanzeados, y muertos muchos, recogimonos al pie de el Cerro; é yo mandé á ciertos Peones, Criados mios, que me habían servido, y eran bien sueltos, que por lo mas agro de el Cerro trabajassen de lo subir. E que yo con los de Caballo rodearía por detras, que era mas llano, y los tomaríamos en medio: y assí fue, que como los Enemigos vieron, que los Españoles les subian por el Cerro; bolvieron las espaldas, creyendo, que huian á su salvo, y topan con nosotros, que seríamos quinze de Caballo, y comenzamos á dar en ellos, y los de Tascaltecal assí mismo. Por manera, que en poco espacio murieron mas de quinientos de los Enemigos, y todos los otros se salvaron, y huyeronse á las Sierras. Y los otros seis de Caballo acertaron á ir por un Camino muy ancho, y llano, alanzeando á los Enemigos, y á media legua de Suchimilco dan sobre un Esquadron de Gente muy lucida, que venía en su socorro, y desbaratáronlos, y alanzea-MMM<sub>2</sub> ron

ron algunos: è ya que nos obimos juntado todos los de Caballo, que serían las diez del día, bolvimos á Suchimilco, y à la entrada hallé muchos Españoles, que deseaban mucho nuestra venida, y saber, lo que nos había fucedido: y contaronme como se habían visto en mucho aprieto, y habían trabajado todo lo posible por hechar fuera los Enemigos, de los quales habían muerto mucha cantidad. E dieronme dos Espadas de las nuestras, que les habían tomado, y dijeronme como los Ballesteros no tenían saetas, ni almazen alguno. Y estando en esto, antes que nos apeassemos, asomaron por una Calzada muy ancha un gran Esquadron de los Enemigos con muy grandes alaridos. E de presto arremetimos á ellos, y como de la una parte, y de la otra de la Calzada era todo Agua, lanzaronse en ella: y assi los desbaratamos, y recogida la Gente bolvimos á la Ciudad bien cansados, y mandéla quemar toda, excepto aquello donde estabamos aposentados. Y assí estubimos en esta Ciudad tres días, que en ninguno de ellos dejamos de pelear: y al cabo dejandola toda quemada, y asolada nos partimos; y cierto era mucho para ver, porque tenía muchas Cafas, y Torres de sus Idolos de cal, y canto, y por no me alargar, dejo de particularizar otras cosas bien notables de esta Ciudad.

XXI. Salen al ensuetro à Cor. tes los de Suchi. milco, y los pre cifa, peleando d echarse en la Lazuna. Llega à Cuyoacan, re. conoce à Te mixtitan, y se apodera de una Puente, con muerte de muchos Indios.Va a Tacuba, y derrota d los Indios, que le embistieron, y dos Criados fue yos queda cau. tivos.

El día, que me parti, me salí fuera á una Plaza, que está en la Tierra sirme junto á esta Ciudad, que es donde los Naturales hacen sus mercados: y estaba dando órden como diez de Caballo suessen en la delantera, y otros diez en medio de la Gente de pie, y yo con otros diez en la rezaga. E los de Suchimilo co como vieron, que nos comenzabamos á ir, creyendo que de temor suyo era: llegan por nuestras espaldas con mucha grita: y los diez de Caballo, y yo bolvimos á ellos, y seguimoslos hasta meterlos en el Agua: en tal manera, que no curaron mas de nosotros, y assí nos bolvimos nuestro Camino. E á las diez del día llegamos á la Ciudad de Cuyoacan, que está de Suchimilco

dos

dos leguas, y de las Ciudades de Temixtitan, (i) y Culuacan, y Uchilubuzco, y Iztapalapa, y Cuitaguaca, y Mizqueque, que todas estan en el Agua: la mas lejos de estas, está una legua y media, y hallamosla despoblada, y aposentámonos en la Casa del Señor: y aquí estubimos el día que llegamos, y otro. E porque en siendo acabados los Bergantines había de ponerCerco á Temixtitan, quise primero ver la disposicion de esta Ciudad, y las entradas, y salidas, y por donde los Españoles podían ofender, ó ser ofendidos. E otro día que llegue, tomé cinco de Caballo, y decientos Pecnes, y fuime hasta la Laguna, que estaba muy cerca, por una Calzada (2) que entra á la Ciudad de Temixtitan, y vimos tanto numero de Canoas por el Agua, y en ellas Gente de Guerra, que era infinito: y llegamos á una Albarrada, que tenían hecha en la Calzada, y los Peones comenzaronia á combatir; y aunque fue muy recia, y hubo mucha resistencia, y hirieron diez Españoles, al fin se la ganaron, y mataron muchos de los Enemigos, aunque los Ballesteros, y Escopeteros quedaron sin Pólvora, y sin Saetas. E dende allí vimos, como iba la Calzada derecha por el Agua, fasta dar en Temixtitan bien legua y media, y ella, y la otra, (3) que va à dar à Iztapalapa, llenas de Gente sin cuento: y como vo hube confiderado bien lo que convenía verse, porque aqui en esta Ciudad había de estar una Guarnicion de Gente de Pie, y de Caballo, hice recoger los nucstros: y assí nos volvimos, quemando las Casas, y Torres de sus Idolos. Y otro día nos partimos de esta Ciudad á la de Tacuba, que está dos leguas, y llegamos á las nueve del día, alanceando por unas partes, y por otras, porque los Enemigos salian de la Laguna, por dar en los Indios, que nos trahían el Fardage, y hallabanse bur-NNN

<sup>(1)</sup> México, Culhuacan, Churubusco, que antes se llamaba Ocholopozco, Iztanalapa, Thlahuac, antes Cilitahuac, y Mizquic todas están en la Laguna de Chalco.

<sup>(2)</sup> Esta Calzada es la que hoy llaman de la Piedad. (3) La otra Calzada, que vá a Iztapalapa, es la que llaman hoy de S. Anton.

lados: y assí nos dejaron ir en paz. Y porque, como he dicho, mi intencion principal había sido procurar de dar vuelta á todas las Lagunas, por calar, y saber mejor la Tierra, y tambien por socorrer aquellos nuestros Amigos, no curé de pararme en Tacuba. Y como los de Temixtitan, que está allí muy cerca, que casi se estiende la Ciudad tanto, que llega cerca de la Tierrafirme de Tacuba, como vieron que pasabamos adelante, cobraron mucho esfuerzo, y con gran denuedo acometieron à dar en medio de nuestro Fardage: y como los de Caballo veníamos bien repartidos, y todo por alli cra llano, aproyechabamonos bien de los Contrarios, fin recibir los nuestros ningun peligro; y como corríamos á unas partes, y á otras, y como unos Mancebos, Criados mios, me seguian algunas veces, aquella vez dos de ellos no lo hicieron, y hallaronse en parte donde los Enemigos los llevaron, donde creemos que les darían muy cruel muerte, como acostumbran: de que sabe Dios el sentimiento que hube, assí por ser Christianos, como porque eran valientes Hombres, y le habían servido muy bien en esta Guerra á Vuestra Magestad. Y salidos de esta Ciudad comenzamos à seguir nuestro Camino por entre otras Poblaciones cerca de alli, y alcanzamos á la Gente: y allí supe entonces, como los Indios habían llevado aquellos Mancebos; y por vengar su muerte, y porque los Enemigos nos feguian con el mayor orgullo del Mundo, yo con veinte de Caballo me puse detras de unas Casas en celada, y como los Indios vian á los otros diez con toda la Gente, y Fardage ir adelante, no hacian sino seguirlos por un camino adelante, que era muy ancho, y muy llano, no fe temiendo de cosa ninguna. Y como vimos pafar ya algunos, yo apellide en nombre del Apostol Santiago, (1) y dimos en ellos muy

re-

<sup>(1)</sup> Es digno de reparo que Cortés antes de empezar sus Batallas, nunca se olvidasse de la costumbre Española, de invocar á Santiago, pues se ha verissicado segun el Cap. 11. lib. 2. Macab. que se ha aparecido á los Españoles: Pracedens en eques in veste candida.

reciamente. Y antes que se nos metiessen en las Azequias, que había cerca, habíamos muerto de ellos mas de cien Principales, y muy lucidos: y no curaron de mas nos seguir. Este día fuimos á dormir dos leguas adelante á la Ciudad de Coatinchan, bien cansados, y mojados, porque había llovido mucho aquella tarde, y hallamosla despoblada: y otro dia comenzamos de caminar, alanceando de cada en quando á algunos Indios, que nos falían á gritar: y fuimos á dormir á una Poblacion, que se dice Gilotepeque, y hallamosla despoblada. E otro día llegamos á las doce horas del día á una Ciudad, que se dice Aculman, (1) que es del Señorio de la Ciudad de Telaico, adonde fuimos aquella noche á dormir, y fuímos de los Españoles bien recibidos, y se holgaron con nuestra venida, como de la falvacion; porque despues que yo bia el Goberna me había partido de ellos, no habían fabido de mi, fasta aquel día que llegamos, y habían tenido muchos rebatos en la Ciudad. E los Naturales de ella les decían cada día, que los de México, y Temixtitan habían de venir sobre ellos, en tanto que yo por allí andaba; y contenido. Zan assi se concluyó, con el ayuda de Dios, esta Jornada, ja que se bizo y fué muy gran cofa, y en que Vuestra Magestad recibió mucho fervicio, por muchas causas, que adelante se la Laguna Pa dirán.

Al tiempo que yo, muy Poderoso, y Invictis- tés, y exortasimo Señor, estaba en la Ciudad de Temixtitan, luego á la primera vez que á ella vine, proveí, como en la otra Relacion hice saber á Vuestra Magestad, que en dos, ó tres Provincias, aparejadas para ello, se hiciessen para Vueltra Magestad ciertas Casas de Grangerias, en que NNN<sub>2</sub>

XXII. Emdor de Tepeaca d Cortés las Cartas de les Españoles de Chinantla, y Su para echar los Bergantines en Sa muestra Cor cion que bizo à fu Gente. Pide Indios á Tlaxcala, Guaxocin go, y Cholula,y llegan mas de cincuenta mil à ayudarle.

<sup>(1)</sup> Oculman dos leguas cortas de Tetzcuco en un Valle ameníssimo, pero inundado, á causa de que por libertar á México, se hizo en tiempo de el Illimo. Sr. D. Domingo Trespelacios, de órden del Exmo. Señor Virrey una Presa para contener la corriente del Rio de Teothihuacan, y en los meses de Aguas se cierra la Compuerta, y es lástima ver anegada la Igletia Parroquial, que es una de las mejores Fábricas del Arzobispado, y aun creo de el Reyno.

hobiessen labranzas, y otras cosas, conforme á la calidad de aquellas Provincias. E á una de ellas que se dice Chinanta, (1) embié para ello dos Españoles: y esta Provincia no es sujeta á los Naturales de Culúa; y en las otras que lo eran al tiempo que me daban Guerra en la Ciudad de Temixtitan, mataron á los que estaban en aquellas Grangerías, y tomaron lo que en ellas había, que era cosa muy gruesa, segun la manera de la Tierra; y de estos Españoles, que estaban en Chinanta, se pasó casi un año, que no supe de ellos; porque como todas aquellas Provincias estaban rebeladas, ni ellos podian faber de nosotros, ni nosotros de ellos. Y estos Naturales de la Provincia de Chinanta, como cran Valallos de Vuestra Magestad, y Enemigos de los de Culúi, dijeron á aquellos Christianos, que en ninguna manera saliessen de su Tierra, porque nos habían dado los de Culúa mucha Guerra, y creian, que pocos, ó ningunos de nosotros había vivos. E assi se estubieron estos dos Españoles en aquella Tierra, y al uno de ellos, que era Mancebo, y Hombre para Guerra, hicieronle su Capitan: y en este tiempo salía con ellos á dar Guerra á sus Enemigos, y las mas veces él, y los de Chinanta eran vencedores; y como despues plugo á Dios, que nosotros volvimos á nos rehacer, y haber alguna victoria contra los Enemigos, que nos habían desbaratado, y echado de Temixtican, estos de Chinanta dijeron á aquellos Christianos, que habían sabido, que en la Provincia de Tepea. ca había Españoles, y que si querin saber la verdad, que ellos querían aventurar dos Indios, aunque habían de palar por mucha Tierra de sus Enemigos; pero que andarían de noche, y fuera del Camino, hasta llegar á Tepeaca. E con aquellos dos Indios, el uno de aquellos Efpañoles, que era el mas hombre de bien, escribió una Carta, cuyo tenor es el figuiente.

ic Non

<sup>(1)</sup> Chinantla está hacia Vera Cruz, mas adelante de la Isla de Sacrificios; y á esta Provincia sue embiado Hernando Barrientos; y en ella mandó Cortés hacer las Lanzas mas largas, y strettes; y por los Pedernales negros de que hacían las Lanzas de llamó Chinanthla.

,, Nobles Señores, dos, ó tres Cartas he escrito ", á vuestras Mercedes, y no sé si han aportado allá, ó no: y pues de aquellas no he habido respuesta, tambien pongo en duda havella de esta. Hagoos, Señores, saber: como todos los Naturales de esta Tierra de Culúa andan levantados, y de Guerra, é muchas vezes nos han acometido; pero siempre, loores á nuestro Señor, hemos sido vencedores. Y con los de Tuxtepeque, y su parcialidad de Culúa cada día tenemos Guerra; los que estan en Servicio de sus Altezas, y por sus Vasallos son siete Villas de los Tenez: (1) y yo, y Nicolas siempre estamos en Chinantla, que es la Cabezera; mucho quisiera saber adonde está el Capitan para le poder escribir, y hacer saber las cosas de acá. Y si por ventura me escribiéredes de donde él está, y embiáredes veinte, ó treinta Españoles. irme ya, con dos Principales de aquí, que tienen deseo de ver, y fablar al Capitan; y seria bien, que viniessen, porque como es tiempo agora de cojer el Ca-,, cao (2) estorban los de Culúa con las Guerras. Nues-, tro Señor guarde las Nobles Personas de Vuestras Mercedes, como desean. De Chinantla à no sé quantos ,, de el mes de Abril de mil quinientos, y veinte, y un

E como los dos Indios llegaron con esta Carta á la dicha Provincia de Tepeaca, el Capitan, que yo allí había dejado con ciertos Españoles embiómela luego á Tesaico: y recibida, todos recibimos mucho placer, porque aunque siempre habíamos constado en la amistad de los de Chinanta, teníamos pensamiento, que si se consede-

, años. A servicio de Vuestras Mercedes: Hernando de

Barrientos. (3)

OOO raban

<sup>(1)</sup> Estas Villas estan en la Provincia de Tabasco, y parte de el Obispado de Chiapa, donde se coge mucho Cacao.

<sup>(2)</sup> La mejor Colecha de Cacao es en estas Provincias, que hoy llamamos Soconusco, Suchitepec, Tabasco, y otras á la Costa de el Sur, excepto la de Tabasco, que está á el Mar de el Norte, ó Golfo Mexicano.

<sup>(3)</sup> Este Hernando de Barrientos, es de quien Desciende la muy Noble Familia de los Barrientos de México.

taban con los de Culúa, que habrían muerto aquellos dos Españoles: á los quales yo luego escribí, dandoles cuenta de lo pasado, y que tubiessen esperanza, que aunque estaban cercados de todas partes de los Enemigos, presto, placiendo á Dios, se versan libres, y podrían

salir, y entrar seguros.

Despues de haber dado bueltas á las Lagunas; en que tomamos muchos avisos para poner el Cerco á Temixtitan por la Tierra, y por el Agua: yo estube en Tesaico, forneciendome lo mejor, que pude de Gente, y de Armas: y dando priesa, en que se acabassen los bergantines, y una Zanja, que se hacía para los llevar por ella fasta la Laguna, la qual Zanja se comenzó á facer, luego, que la ligazon, y tablazon de los bergantines se trujeron, en una Azequia de Agua, que iba por cabe los Aposentamientos fasta dar en la Laguna. (1) E desde donde los bergantines se ligaron, y la Zanja fe comenzó, á hacer hay bien media legua hasta la Laguna; y en esta obra andubieron cinquenta días, mas de ocho mil Personas cada día de los Naturales de la Provincia de Aculuacan, y Tesaico; porque la Zanja tenía mas de dos estados de hondura, y otros tantos de anchura, y iba toda chapada, y estacada, por manera; que el Agua, que por ella iba, la pusieron en el peso de la Laguna: de forma, que las fustas se podían llevar sin peligro, y sin trabajo fasta el Agua, que cierto que fue obra grandíssima, y mucho para ver. E acabados los bergantines, y puestos en esta Zanja, á veinte, y ocho de Abril de el dicho año, fice alarde de toda la Gente, y hailé ocheura, y feis de Caballo, y ciento, y diez y ocho Ballesteros, y Escopeteros, y setecientos, y tantos Peones de Espada, y Rodela, y tres tiros gruessos de hierro, y quince tiros pequeños de bronze, y diez quintales de pólvora. Acabado de hacer el dicho alarde:

<sup>(1)</sup> Esta Azequia, donde se echaron los Bergantines, está junto á Tezcuco, y se ve hoy como un Puente: la Azequia sue echa de órden de Cortés, y la Laguna distaba media legua; pero ahora está ciega, y sería muy util á el Pueblo, que se abriera.

de, yo encargué, y encomende mucho á todos los Espanoles, que guardassen, y cumpliessen las Ordenanzas, que yo había hecho para las cosas de la Guerra en todo quanto les fuesse posible: y que se alegrassen, y esforzassen mucho, pues que veian, que nuestro Señor nos encaminaba para haber victoria de nuestros Enemigos: porque bien sabian, que quando habiamos entrado en Tesaico, no habíamos trahido mas de quarenta de Caballo, y que Dios nos había socorrido mejor, que lo habíamos pensado, y habían venido Navios con los Cabailos, y Gente, y Armas, que habían visto; y que esto. y principalmente ver, que peleabamos en favor, y aumento de nueltra fé, y por reducir al Servicio de Vueltra Magestad tantas Tierras, y Provincias, como se le habían rebelado, les había de poner mucho ánimo, y esfuerzo para vencer, ó morir. E todos respondieron. y mostraron tener para ello muy entera voluntad, y deseo: y aquel día del alarde pasamos con mucho placer, y deseo de nos ver ya sobre el Cerco, y dar conclusion á esta Guerra, de que dependía toda la paz, ó desasofiego de estas partes.

Otro día figuiente fice Mensajeros á las Provincias de Tascaltecal, (1) Guaxucingo, y Chururtecal á les facer faber, como los bergantines eran acabados, y que yo, y toda la Gente estábamos apercibidos, y de Camino para ir á cercar la Gran Ciudad de Temixtitan: por tanto, que les rogaba, pues que ya por mi estaban avisados, y tenían su Gente apercibida, que con toda la mas, y bien armada, que pudiessen, se partiessen, y viniessen alli à Tesaico, donde yo los esperaria diez días; y que en ninguna manera excediessen de esto, porque fería gran deívio, para lo que estaba concertado. Y como llegaron los Mensajeros, y los Naturales de aquellas Provincias estaban apercibidos, y con mucho deseo de se ver con los de Culúa: los de Guaxueingo, y Churultecal se vinieron á Calco, porque yo se lo habia assí

> 0002 man=

<sup>(</sup>i) Tlaxcala, Huaxocingo, y Cholula,

mandado, porque junto por allí había de entrar á poner el Cerco. Y los Capitanes de Tascaltecal con toda su Gente, muy lucida, y bien armada, llegaron á Tefaico cinco, ó seis días antes de Pasqua de Espíritu Santo, que fue el tiempo, que vo les afigné: è como aquel día supe que venían cerca, falilos á recibir con mucho placer; y ellos venían tan alegres, y bien ordenados, que no podía ser mejor. Y segun la cuenta, que los Capitanes nos dieron, pasaban de cinquenta mil Hombres de Guerra, los quales fueron por nofotros muy bien recibidos.

y aposentados.

XXIII. Orde. nauza de la In. fanteria, y Ca balleria, que Bizo Cortes:di vide los Ata ques de Temix titan entre sus Capitanes por Tacuba, Cuyorcan, y Iztapalapa. Rope un Capitan suvo los Encaña. des de la Ciu dad. y Reen. cuetros con los Indias todas los dias.

El segundo día de Pasqua mandé salir á toda la Gente de Pie, y de Caballo á la Plaza de esta Ciudad de Telaico, para la ordenar, y dar á los Capicanes, la que habían de llevar para tres Guarniciones de Gente. que se habian de poner en tres Ciudades, que estan en torno de Temixtitan; y de la una Guarnicion hice Capitan á Pedro de Albarado, (1) y dile treinta de Caballo, y diez y ocho Ballesteros, y Escopeteros, y ciento. y cinquenta Peones de Espada, y Rodela: y mas de veinte, y cinco mit Hombres de Guerra de los de Tascaltecal. y estos habían de asentar su Real en la Ciudad de Tacuba.

De la otra Guarnicion fice Capitan á Christoval Olid, (2) al qual di treinta, y tres de Caballo, y diez, y ocho Ballesteros, y Escopeteros, y ciento, y sesenta Peones de Elpada, y Rodela: y mas de veinte mil Hombres de Guerra de nuestros Amigos, y estos habían de

asentar su Real en la Ciudad de Cuyoacan.

De la otra tercera Guarnicion fice Capitan á Gonzalo de Sandoval, (3) Alguacil mayor, y dile veinte y quatro de Caballo, y quatro Escopeteros, y treze Ballesteros, y ciento y cinquenta Peones de Espada, y Rodela: los cinquenta de ellos Mancebos escogidos, que

(1) Este insigne Capitan sue el que despues ganó à Guatemala.

yo

<sup>(2)</sup> Este infigne Capitan mereció despues ser Conquistador de otras Provincias, fue embiado á las Hibueras, ú Honduras; pero se levantó contra Cortés.

<sup>(3)</sup> Este Insigne Capitan sue Padrino en el Bautismo de uno de los Senores de Tlaxcala; y de otros dos Señores Caciques, fueron Padrinos Albarado, y Olid.

yo trahia en mi Compañía, y toda la Gente de Guaxocingo, y Churultecal, y Calco, que había mas de treinta mil Hombres: y estos habían de ir por la Ciudad de Iztapalapa á destruirla, y pasar adelante por una Calzada de la Laguna, con savor, y espaldas de los Bergantines, y juntarse con la Guarnicion de Cuyoacan, paraque despues que yo entrasse con los Bergantines por la Laguna, el dicho Alguacil Mayor asentasse su Real, donde le pareciesse que convenía.

Para los trece Bergantines, con que yo había de entrar por la Laguna, dejé trecientos Hombres, todos los mas Gente de la Mar, y bien diestras de manera, que en cada Bergantin iban veinte y cinco Españoles, y cada Fusta llevaba su Capitan, y Veedor, y seis Ballesteros, y Es-

copeteros.

Dada la orden susodicha, los dos Capitanes, que habian de estar con la Gente en las Ciudades de Tacuba, y Cuyoacan, despues de haber recibido las Instrucciones de lo que habían de hacer, se partieron de Tefaico á diez días del mes de Mayo, y fueron á dormir dos leguas y medía de allí, á una Poblacion buena, que se dice Aculman. E aquel día supe, como entre los Capitanes había habido cierta diferencia fobre el aposentamiento, y provei luego essa noche para lo remediar, y poner en paz: y yo embié una Persona para ello, que los reprehendió, y apaciguó. E otro día de mañana se partieron de alli, y fueron à dormir à otra Poblacion, que se dice (1) Gilotepeque, la qual hallaron despoblada, porque era ya Tierra de los Enemigos. E otro día siguiente siguieron su camino en fu ordenanza, y fueron á dormir á una Ciudad, que se dice Guatitlan, de que antes de esto hé hecho Relacion

ppp

<sup>(1)</sup> Hay Xiutepec, Xilotepec, y Jautepec todos distintos Pueblos, y es precisso advertir, que hay muchos Pueblos de este nombre, pero de el que se habla aqui no está al Sur, sino entre el Oriente, y Norte de México á una jornada de Guarithlan, y es Xiutepec.

238 à Vuestra Magestad, la qual assimismo hallaron despoblada: y aquel dia pasaron por otras dos Ciudades, y Poblaciones, que tampoco hallaron Gente en ellas. E á hora de Visperas entraron en Tacuba, que tambien estaba despoblada, y aposentaronse en las Casas del Señor de alli, que son muy hermofas, (1) y grandes: y aunque era va tarde, los Naturales de Tascaltecal dieron una vista por la entrada de dos Calzadas de la Ciudad de Temixtitan, y pelearon dos, ó tres horas valientemente con los de la Ciudad: y como la noche los despartió, volvieronse, sin ningun peligro, á Tacuba-

Otro día de manana, los dos Capitanes acordaton, como yo les había mandado, de ir á quitar el Agua dulce, que por Caños (2) entraba á la Ciudad de Temixtitan: y el uno de ellos, con veinte de Caballo, y ciertos Ballesteros, y Escopeteros, sue al nacimiento de la Fuente, que estaba un quarto de legua de allí, y cortó. y quebró los Caños, que eran de Madera, y de Cal, y Canto, y peleó reciamente con los de la Ciudad, que fe lo defendian por la Mar, y por la Tierra: y al fin los desbarató, y dió conclusion á lo que iba, que era quitarles el Agua dulce, que entraba á la Ciudad, que

fue muy grande ardid.

Este mismo dia los Capitanes hicieron aderezar algunos malos pasos, y Puentes, y Azequias, que estaban por alli al rededor de la Laguna, porque los de Caballo pudiessen libremente correr por una parte, y otra. Y hecho esto, en que se rardaría tres, o quatro días, en los quales se hubieron muchos Reencuentros con los de la Cludad, en que fueron heridos algunos Españoles, y muertos hartos de los Enemigos, y les ganaron muchas Albarradas, y Puentes, y hubo hablas, y defafios entre los de la Ciudad, y los Naturales de Tascaltecal, que eran cosas bien notables, y para ver. El Capitan Chris-

<sup>.-(1)</sup> Ya está dicho arriba, que aun hoy son Señores del Tacuba los Mo-

teczumas, pero la Jurisdicien es de el Rey.

(2) Esta Canería está hoy de mejor Fábrica, y entra por la Traspana, y es de la que se bebe comunmente en México.

tobal Dolid, (1) con la Gente que había de estar en Guarnicion en la Ciudad de Cuyoacan, que está dos leguas de Tacuba, se partió; y el Capitan Pedro de Alvarado se quedó en Guarnicion con su Gente en Tacuba, adonde cada día tenia escaramuzas, y peleas con los Indios. E aquel día, que Ghristobal Dolid se partió para Cuyoacan, él, y la Gente llegaron à las diez del día, y aposentaronse en las Casas del Señor de alli, y hallaron despoblada la Ciudad. E otro día de mañana fueron á dar una vista á la Calzada, que entra en Temixtitan, con hasta veinte de Caballo, y algunos Ballesteros, y con seis, ó siete mil Indios de Tascaltecal, y hallaron muy apercebidos los Contrarios, y rota la Calzada, y hechas muchas Albarradas, y pelearon con ellos: y los Ballesteros hirieron, y mataron algunos; y esto continuaron seis, o siete días, que en cada uno de ellos hubo muchos Recuentros, y Escaramuzas. En una noche, à media noche, llegaron ciertas Velas de los de la Ciudad, a gritar cerca del Real, y las Velas de los Españoles apellidaron al Arma, y salió la Gente, y no hallaron ninguno de los Enemigos, porque dende muy lejos del Real habían dado la grita, la qual les había puesto en algun temor. E como la Gente de los nuestros estaba dividida en tantas partes, los de las dos Guarniciones deseaban millegada con los Bergantines, como la salvacion: y con esta esperanza estubieron aquellos pocos días, hasta que yo llegué, como adelante diré. Y en estos seis días, los de el un Real, y de el otro, se juntaban cada día, y los de Caballo corrian la Tierra, como estaban cerca los unos de los otros, y siempre alanceaban muchos de los Enemigos, y de la Sierra cogían mucho Maiz para sus Reales, que es el Pan, y Mantenimiento de estas Partes, y hace mucha ventaja á lo de las Islas.

En los Capítulos precedentes dije, como yo me quedaba en Telaico, con trecientos Hombres, y los trece Bergantines, porque en sabiendo que las Guarniciones

PPP2 esta

XXIV. Em²
bia Cortés à
Sandeval contra Iztapalapa, y entra en
los Bergatines;
y Batallas que
tubo en ella, y
la Laguna, con
muerte de muchos Indios, y
destruicion de
sus Canoas,

estaban en los Lugares, donde habían de asentar sus Reales, yo me embarcasse, y diesse una vista á la Ciudad, y hiciesse algun daño en las Canoas: y aunque yo deseaba mucho irme por la Tierra, por dar orden en los Reales, como los Capitanes eran Personas de guien se podía muy bien fiar lo que tenían entre manos, y lo de los Bergantines importaba mucha importancia, y se requeria gran concierto, y cuidado, determiné de me meter en ellos, porque la mas aventura, y riesgo era el que se esperaba por el Agua, aunque por las Personas Principales de mi Compañía me fue requerido en forma, que me fuelle con las Guarniciones, porque ellos penfaban, que ellas llevaban lo mas peligrofo. E otro día despues de la Fiesta de Corpus Christi, Viernes, al quarto del Alba, hice salir de Tesaico à Gonzalo de Sandoval, Alguacil Mayor con su Gente, y que se suesse derecho à la Ciudad de Iztapalapa, que estaba de allí seis leguas pequeñas; y á poco mas de medio día llegaron a ella, y comenzaron á quemarla, y á pelear con la Gente de ella; y como vieron el gian poder, que el Alguacil Mayor llevaba, porque iban con él mas de treinta y cinco, ó quarentamil Hombres nuestros Amigos, acogieronse al Agua en sus Canoas: y el Alguacil Mayor, con toda la Gente que llevaba, se aposentó en aquella Ciudad, y estubo en ella aquel día, esperando lo que yo le había de mandar, y me sucedia.

Como hube despachado al Alguacil Mayor, suego me merí en los Bergantines, y nos hicimos á la Vela, y al Remo: y al tiempo que el Alguacil Mayor combatía, y quemaba la Giudad de Iztapalapa, llegamos á
vista de un Cetro (r) grande, y suerte, que está cerca de
la dicha Ciudad, y todo en el Agua, y estaba muy suerte, y había mucha gente en él, assi de los Pueblos de al
rededor de la Laguna, como de Temixtitan, porque ya
ellos

<sup>(1)</sup> Cerro, o Peñol de el Marques, que está dentro de la Laguna de Terzones.

ellos fabian, que el primer Reencuentro había de fer con los de Iztapalapa, y estaban allí para defenía suya, y para nos ofender, si pudiessen. E como vieron llegar la Flota, comenzaron à apedillar, y hacer grandes ahumadas, porque todas las Ciudades de las Lagunas lo supiessen, y estubiessen apercebidas. E aunque mi motivo era ir á combatir la parte de la Ciudad de Iztapalapa, que está en el Agua, revolvimos fobre aquel Cerro, ó Peñol, y falté en él con ciento y cincuenta Hombres: aunque era muy agro, y alto, con mucha dificultad le comenzamos á fubir, y por fuerza les ganamos las Albarradas, que en lo alto tenían hechas para su defensa. E entramoslos de tal manera, que ninguno de ellos se escapó, excepto las Mugeres, y Niños: y en este combate me hirieron veinte y cin-

co Españoles, pero sue muy hermosa Victoria.

Como los de Yztapalapa habían hecho ahumadas desde unas Torres de Idolos, que estaban en un Cerro (1) muy alto junto á su Ciudad, los de Temistitan, y de las otras Ciudades, que estan en el Agua, conocieron, que yo entraba ya por la Laguna con los bergantines: y de improviso juntose tan grande flota de Canoas para nos venir á acometer, y á tentar, que cosa eran los bergantines: y á lo que podimos juzgar pasaban de quinientas Canoas. E como yo ví, que trahían su derrota derecha á nosotros, yo, y la Gente, que habiamos faltado en aquel Cerro grande, nos embarcamos á mucha priesa: y mande á los Capitanes de los bergantines, que en ninguna manera se moviessen, porque los de las Canoas se determinassen à nos acometer, y creyessen, que nosotros de temor no osabamos salir á ellos, y assi comenzaron con mucho impetu de encaminar su flota hacia nosotros. Pero á obra de dos tiros de Ballesta repararonse, y estubieron quedos: y como ye deseaba mucho, que el primer reencuentro, que con

<sup>(1)</sup> Este Cerro es el immediato á Iztapalapa; y para desterrar la Idolatría, está à la falda la Imagen devotissima de sesu-Christo en el Sepulchro, metida en unas Cuebas del Gentilismo hechas á pico en la Peña.

ellos obiessemos, fuesse de mucha victoria: y se hiciesse de manera, que ellos cobrassen mucho temor de los bergantines, porque la llave de toda la Guerra estaba en ellos; y donde ellos podían recibir mas daño, y aun nosotros tambien era per el Agua: plugo á nuestro Señor. que estándonos mirando los unos á los otros, vino un viento de la Tierra muy favorable para embestir con ellos. y luego mande á los Capitanes, que rompiessen por la flota de las Canoas, y siguiessen tras ellos fasta los encerrar en la Ciudad de Temixtitan; y como el viento era muy bueno, aunque ellos huían quanto podían, embeltimos por medio de ellos y quebramos infinitas Canoas, y matamos, y ahogamos muchos de los Enemigos, que era la cosa del Mondo mas para ver. Y en este alcanze los seguimos bien tres leguas grandes fasta los encerrar en las Casas de la Ciudad: é assí plugo à nuestro Señor de nos dar mayor, y mejor victoria, que nofotros habiamos pedido, y deseado.

Los de la Guarnicion de Cuyoacan, que podían mejor, que los de la Ciudad de Tacuba ver como veníamos con los bergantines, como vieron todas las treze Velas por el Agua, y que trahíamos tan buen tiempo, v que desbaratabamos todas las Canoas de los Enemigos. segun despues me certificaron, sue la cosa de el Mundo. de que mas placer obieron, y que mas ellos deseaban: porque como he dicho, ellos, y los de Tacuba (1) tepian muy gran deseo de mi venida, y con mucha razon. porque estaba la una Guarnicion, y la otra entre tanta multitud de Enemigos, que milagrofamente los animaba nueltro Señor, y enflaquecía los ánimos de los Enemigos, paraque no se determinassen á los salir acometer á su Real, lo qual si fuera, no pudiera ser menos de recibir los Españoles mucho daño, aunque siempre estaban muy apercibidos, y determinados de morir, ó ser vencedores, como aquellos que se hallaban apartados de toda manera de focorro, falvo de aquel, que de Dios es-

pe-

<sup>(1)</sup> Los Españoles, y Tlascaltecas, que estaban en Tacuba.

peraban. Assí como los de las Guarniciones de Cuyoacan nos vieron seguir las Canoas, tomaron su Camino, y
los mas de Caballo, y de Pie, que allí estaban para la
Ciudad de Temixtitan, y pelearon muy reciamente con
los Indios, que estaban en la Calzada, (1) y les ganaron las
Albatradas, que tensan hechas, y les tomaron, y pasaron
á Pie, y á Caballo muchas Puentes, que tensan quitadas, y
con el favor de los bergantines, que iban cerca de la Calzada: los Indios de Tascaltecal, nuestros Amigos, y los
Españoles, seguian á los Enemigos, y de ellos mataban,
y de ellos se echaron al Agua de la otra parte de la
Calzada, por dó no iban los bergantines. Assí sueron
con esta victoria mas de una gran legua por la Calzada, hasta llegar donde yo había parado con los bergantines, como abajo haré Relacion.

Con los bergantines fuimos bien tres leguas, dando caza á las Canoas; las que se nos escaparon, allegaronse entre las Casas de la Ciudad, y como era ya despues de Visperas, mandé recojer los bergantines, y llegamos con ellos á la Calzada, y allí determiné de faltar en Tierra con treinta Hombres por les ganar unas dos Torres de sus Idolos (2) pequeñas, que estaban cercadas con su Cerca baja de cal, y canto: y como saltamos, alli pelearon con nosotros muy reciamente por nos las defender: y al fin con harto peligro, y trabajo ganamos selas; é luego hize sacar en Tierra tres tiros de hierro gruesso, que yo erahía. E perque lo que restaba de la Calzada desde allí á la Ciudad, que era media legua, estaba todo lleno de los Enemigos, y de la una parte, y de la otra de la Calzada, que era Agua, todo lleno de Canoas con Gente de Guerra, fice asestar el un Tiro de aquellos, y tiró por la Calzada adelante, y fizo mucho dano en los Enemigos: y por descuido de el Artillero en

XXV. Toma
Cortés dos Tore
res. Embistente
los Indios á mee
dia noche. Varios Reencuene
tros, con gran
daño de ellos.
Quémase una
Ciudad, y mue
chas Casas, y
breren á Sadoe
val en un Pie-

aquel

0002

<sup>(1)</sup> En la Calzada de la Piedad, que va à Cuyoacan hay ocho, ó nueve Puentes, aun el día de hoy.

<sup>(2)</sup> Estas Torres de los Idelos estaban donde hoy está la Hermita pequeña, en el Camino, como à la mitad; y media legua de México.

aquel mismo punto, que tiró, se nos quemó la pólvora, que alli teniamos, aunque era poca. È luego essa noche provei un bergantin, que suesse à Yztapalapa, adonde estaba el Alguacil Mayor, que sería dos leguas de allí; v que trujesse toda la pólvora, que había. E aunque al principio era mi intencion luego, que entrasse con los bergantines, irme á Cuyoacan, y dejar proveido, como andubiessen á mucho recaudo, haciendo todo el mas daño, que pudiessen; como aquel día salté allí en la Calzada, y les gané aquellas dos Torres, determine de asentar alli el Real, y que los bergantines se estubiessen allí junto à las Torres: y que la mitad de la Gente de Cuyoacan, y otros cincuenta Peones de los de el Alguacil Mayor, se viniessen alli otro dia. E proveydo esto aquella noche estubimos à mucho recaudo, porque estabamos en gran peligro, y toda la Gente de la Ciudad acudía allí por la Calzada, y por el Agua; y á media noche llega mucha multitud de Gente en Canoas, (1) y por la Calzada á dar fobre nuestro Real; y cierto nos pusieron en gran temor, y rebato, en especial, porque era de noche, y nunca ellos á tal tiempo suelen acometer, ni se ha visto, que de noche hayan peleado, salvo con mucha sobra de Victoria. E como nosotros estabamos muy apercibidos, comenzamos á pelear con ellos, y dende los bergantines, porque cada uno trahía un Tiro pequeño de Campo, comenzaron á soltallos, y los Ballesteros, y Escopeteros á hacer lo mismo; y de esta manera no osaron llegar mas adelante, ni llegaron tanto, que nos hiciessen ningun daño, y assí nos dejaron, lo que quedó de la noche, fin nos acometer mas.

Otro día en amaneciendo llegaron al Real de la Calzada, donde yo estaba, quinze Ballesteros, y Escopeteros, y cinquenta Hombres de Espada, y Rodela, y siete, ó ocho de Caballo de los de la Guarnicion de Cu-

yo-

<sup>(1)</sup> Hay Canoas pequeñas, medianas, y grandes, que llaman de Transporte, que igualan algunas á las Barcas de España.

yoacan: é ya quando ellos llegaron, los de la Ciudad en Canoas, y por la Calzada peleaban con posotros; y era tanta la multitud, que por el Agua, y por la Tietra no viamos fino Gente, y daban tantas gritas, y alaridos, que parecía que se hundía el Mundo. E nosotros comenzamos á pelcar con ellos por la Calzada adelante, y ganámosles una Puente, que tenían quitada, y una Albarrada. que tenían hecha á la entrada. E con los Tiros, y con los de Caballo, hicimos tanto daño en ellos, que casi los. encerramos hasta las primeras Casas de la Ciudad. (1) E porque de la otra parte de la Calzada, como los Bergantines no podían pafar, andaban muchas Canoas. y nos hacían daño con Flechas, y Varas, que nos tiraban á la Calzada, hice romper un pedazo de ella junto á nuestro Real, y hice pasar de la otra parte quatro Bergantines, los quales, como pasaron, encerraron las Canoas todas entre las Casas de la Ciudad: en tal manera, que no osaban por ninguna vià salir á lo largo. E por la otra parte de la Calzada, los otros ocho Bergantines peleaban con las Canoas, y las encerraron entre las Casas, y entraron por entre ellas, aunque hasta entonces no lo habían ofado hacer, porque había muchos bajos, y estacas. que les estorvaban. E como hállaron Canales, por donde entrar seguros, peleaban con los de las Canoas, y tomaron algunas de ellas, y quemaron muchas Casas del Arrabali y aquel día todo despendimos en pelear de la manera ya dicha.

Otro día figuiente el Alguacil Mayor con la Gente, que tenía en Izrapalapa, así Españoles, como nuestros Amigos, se partió para Guyoacan, y dende allí hasta la Tierra-firme viene una Calzada, que dura obra de legua y media. Y como el Alguacil Mayor comenzó á caminar, á obra de un quarto de legua llegó á una Ciudad pequeña, que tambien está en el Agua, y por muchas partes de ella

<sup>(1)</sup> Hasta cerca de donde hoy está la Garita de los Guardas.

zaron á pelear con él, y él los desbarató, y mató muchos, y les destruyó, y quemó toda la Ciudad. Y porque yo había fabido, que los Indios habían rompido mucho de la Calzada, y la Gente no podía palar bien, embiéle dos Bergantines, para que les ayudassen á pasar, de los quales hicieron Puente, por donde los Peones pasaron. E desque hubieron pasado, se sueron á aposentar á Cuyoacan, y el Alguacil Mayor, con diez de Caballo, tomó el camino de la Calzada, donde teniamos nuestro Real, y quando llegó, hallónos peleando: y él, y los que venían con él, se apearon, y comenzaron á pelear con los de la Calzada, con quien nosotros andabamos rebueltos. E como el dicho Alguacil Mayor comenzó á pelear, los Contrarios le atravesaron un pie con una Vara: y aunque á él, y á otros algunos nos hirieron aquel día, con los Tiros gruesos, y con las Ballestas, y Escopetas hicimos mucho daño en ellos; en tal manera, que ni los de las Canoas, ni los de la Calzada no ofaban llegatse tanto á nosotros, y mostraban mas temor, y menos orgullo, que solian. E de esta manera estubimos seis días, en que cada día teníamos combate con ellos: é los Bergantines iban quemando al rededor de la Ciudad todas las Casas que podían, y descubrieron Canal, por donde podian entrar al rededor, y por los Arrabales de la Ciudad, y llegar á lo grueso de ella, que sue cosa muy provechosa, y hizo cesar la venida de las Canoas, que ya no osaba asomar ninguna con un quarto de legua, á nuestro Real.

XXVI. Acaba Cortés de cer. car à Temisti. tan, y embia à Sandoval à guardar la Pu ente, por donde entraban, y fa. lian los Indios. Ciudades 1ebe. ladas, y que ayudaban á los Mexicanos. To man muchas Calzadas, Tor. res, y Puentes los Españoles, pelean cruelme se en el Merca. do dos veces, y se retiran pe. leando, dejando pegado fuego d las mejores Ca' Sas.

Otro día Pedro de Alvarado, que estaba por Capitan de la Gente, que estaba en Guarnicion en Tacuba, me hizo saber, como por la otra parte de la Ciudad, por una Calzada, que vá á unas Poblaciones de Tierra-firme, y por otra pequeña, que estaba junto á ella, los de Temixtitan entraban, y salian quando querian: y que creia, que viendose en aprieto; se habían de salir todos por con gra riesgo, alli: aunque yo deseaba mas su salida, que no ellos: porque muy mejor nos pudieramos aprovechar de ellos en la Tierra-firme, que no en la Fortaleza grande, que tenían en el Agua: pero porque estubiessen del todo cercados, y :) tieffa cerce ve aunde boy eite is Calta de 104 Gunune

y no se pudiessen aprovechar en cosa alguna de la Tierrafirme; aunque el Alguacil Mayor estaba herido, le
mandé, que suesse á asentar su Real á un Pueblo pequeño, á dó iba á salir la una de aquellas dos Calzadas: el
qual se partió con veinte y tres de Caballo, y cien Peones,
y diez y ocho Ballesteros, y Escopeteros, y me dejó otros
cincuenta Peones, de los que yo trahía en mi Compañía;
y en llegando, que sue otro día, asentó su Real, adonde
yo le mandé. E dende alsí adelante la Ciudad de Temixritan quedó cercada por todas las partes, que por Calzadas podón selin á la Tierra serva

das podían salir á la Tierra-firme.

Yo tenía, muy Poderoso Señor, en el Real de la Calzada docientos Peones Españoles, en que había veinte y cinco Ballesteros, y Escopeteros, estos sin la Gente de los Bergantines, que eran mas de docientos, y cincuenta. E como teniamos algo encerrados á los Enemigo:, y teníamos mucha Gente de Guerra de nuestros Amigos, determiné de entrar por la Calzada á la Ciudad, todo lo mas que pudiesse: y que los Bergantines, al fin de la una parte, y de la otra, se estubiessen para hacernos espaldas. E mandé, que algunos de Caballo, y Peones, de los que estaban en Cuyoacan, se viniessen al Real, para que entrassen con nosotros, y que diez de Caballo se quedassen à la entrada de la Calzada, haciendo espaldas á nosotros: y algunos, que quedaban en Cuyoacan, porque los Naturales de las Ciudades de Suchimilco, (1) y Culuacan, y Iztapalapa, y Chilobusco, y Mexicalcingo, y Cuitaguacad, y Mizquique, que están en el Agua, estaban rebelados, y eran en favor de los de la Ciudad; y queriendo estos tomarnos las espaldas, estábamos seguros con los diez, ó doce de Caballo, que yo mandaba andar por la Calzada, y otros tantos, que siempre estaban en Cuyoacan, y mas de diez mil Indios nuestros Amigos. Assimismo mande al Alguacil Mayor, y á Pedro de Alvarado, que por sus Estancias acometiessen aquel día á los de la Ciudad, porque yo quería por mi parte ganalles todo lo que mas pudiesse. Assí sasí RRR2 por

<sup>(1)</sup> Xochimilco, Culhuacan, Iztapalapa, Churubusco, Tlahuac, y Mizquica

por la mañana del Real, y feguimos á pie por la Calzada adelante: y luego hallamos los Enemigos en defensa de uña quebradura, que tenían hecha en ella, tan ancha como una Lanza, y otro tanto de hondura; y en ella tenían hecha una Albarrada, y peleamos con ellos, y ellos con noforros muy valientemente. E al fin se la ganamos, y seguimos por la Calzada adelante, hasta llegar á la entrada de la Ciudad, donde estaba una Torre de sus Idolos, y al pie de ella una Puente muy grande, alzada, y por ella atravefaba una Calle de Agua muy ancha, con otra muy fuerte Albarrada. E como llegamos, comenzaron á pelear con nosotros. Pero como los Bergantines estaban de la una parte; y de la otra, ganamosela sin peligro: lo qual suera imposible, sin ayuda de ellos. E como comenzaron á desamparar el Albarrada, los de los Bergantines saltaron en Tierra, y nosotros pasamos el Agua, y tambien los de Tascaltecal, y Guaxocingo, y Calco, y Tefaico, que eran mas de ochenta mil Hombres. Y entre tanto, que cegábamos con Piedra, y Adobes aquella Puente, los Españoles ganaron otra Albarrada, que estaba en la Calle, que es la principal, y mas ancha de toda la Ciudad: é como aquella no tenia Agua, fue muy facil de ganar, y figuieron el alcance tras los Enemigos por la Calle adelante, hasta llegae à otra Puente, que tenían alzada, falvo una Viga ancha, por donde pasaban. E puestos por ella, y por el Agua en falvo, quitaronla de presto. E de la otra parte de la Puente tenían hecha otra grande Albarrada de Barro, y Adobes. E como llegamos á ella, y no pudimos pafar fin echarnos al Agua, y esto era muy peligroso, los Enemigos peleaban muy valientemente. E de la una parte, y de la otra de la Calle había infinitos de ellos peleando con mucho corazon, desde las Azoteas: é como se llegaron copia de Ballesteros, y Escopereros, y tirabamos con dos Tiros por la Calle adelante, hacíamosles mucho dano. E como lo conocimos, ciertos Españoles se lanzaron al Agua, y pasaron de la otra parte, y duró en ganarse mas de dos horas. E como los Enemigos los vieron pafar, desampararon el Albarrada, y las Azo-

Azoteas, y ponense en huida por la Calle adelante, y assí pasó toda la Gente. E yo hice luego comenzar á cegar aquella Puente, y deshacer el Albarrada: y en tanto los Españoles, y los Indios nuestros Amigos signieron el alcance por la Calle adelante, bien dos tiros de Ballesta, hasta otra Puente, (1) que está junto á la Plaza de los principales Aposentamientos de la Ciudad: y esta Puente no la tenían quitada, ni tenían hecha Albarrada en ella: porque ellos no pensaron que aquel día se les ganára ninguna cosa de lo que se les ganó, ni aun nosotros pensamos que fuera la mitad. E á la entrada de la Plaza asestóse un Tiro, y con él recibian mucho daño los Enemigos, que eran tantos, que no cabían en ella. E los Españoles, como vieron que allí no había Agua, de donde se suele recibir peligro, determinaron de les entrar la Plaza. E como los de la Ciudad vieron su determinacion puesta en obra, y vieron mucha multitud de nuestros Amigos, y aunque de ellos sin nofotros, no tenían ningun temor, vuelven las espaldas, y los Españoles, y nuestros Amigos dan en pos de ellos, hasta los encerrar en el circuito de sus Idolos, el qual es cercado de Cal, y Canto: (2) é como en la otra Relacion se habrá visto, tiene tan gran circuito, como una Villa de quatrocientos Vecinos: y este sue luego desamparado de ellos, y los Españoles, y nuestros Amigos se lo ganaron, y estubieron en él, y en las Torres un buen rato. E como los de la Ciudad vieron que no había Gente de Caballo, volvieron sobre los Españoles, y por fuerza los echaron de las Torres, y de todo el Patio, y circuito; en que se vieron en muy grande aprieto, y péligro: y como iban mas que retraiendose, hicieron rostro debajo de los Portales del Patio. E como los Enemigos los aquejaban tan reciamente, los defampararon, y se retruxeron á la Plaza, y de allí-los echa-ក្រុមស្រីស 🕟 SSS កាក់ប

(1)- Antes de llegar à la Plaza de la Universidad hay muchos Puentes, y naturalmente habla aqui de esta Plaza, 6 Mercado, que era muy grande.

<sup>(2)</sup> Este Templo grande estaba donde hoy la Iglesia Cathedral, Casas del Estado del Valle, Palacio de los Excelentísimos Señores Virreyes; y se explica en la Fig. primera,

CARTA DE RELACION ron por fuerza, hasta los meter por la Calle adelante : en tal manera, que el Tiro que allí estaba, lo desampararon-E los Españoles, como no podían sufrir la fuerza de los Enemigos, se retraxeron con mucho peligro: el qual de hecho recibieran, fino que plugo á Dios, que en aquel, panto llegaron tres de Caballo, y entran por la Plaza adelantes y como los Enemigos los vieron, creieron que eran mas, y comienzan á huir, y mataron algunos de ellos, y ganaronles el Patio y circuito, (1) que arriba dije. Y en la Torre mas principal, y alta de el, que tiene ciento y tantas gradas, hasta llegar á lo alto, hicieronse fuerres alli diez, 6 doce Indios Principales de los de la Ciudad, y quatro, ó cinco Españoles subierongela por fuerza: y aunque ellos se defendían bien, ge la ganaron, y los mataron á todos. E despues vinicion otros cinco, ó seis de Caballo, y ellos, y los otros echaron una celada, en que mataron mas de treinta de los Enemigos. E como ya era tarde, yo mandé recoger la Gente, y que se retruxessen, y al retraher cargaba tanta multitud de los Enemigos, que fino fuera por los de Caballo, fuera imposible no recibir mucho daño los Españoles. Pero como todos aquellos malos pasos de la Calle, y Calzada, donde se esperaba el peligro, al tiempo del retraher yo los tenía muy bien adobados, y aderezados, y los de Caballo podían por

cibían daño, venían los Perros tan rabiosos, que en ninguna manera los podíamos detener, ni que nos dejassen de seguir. E todo el día se gastára en esto, sino que ya ellos tenian tomadas muchas Azoteas, que salen á la Calle, y los de Caballo recibian á esta causa mucho peligro: y assí nos sumos por la Calzada adelante á nuestro Real, sin peligrar nin-

ellos muy bien entrar, y salir, é como los Enemigos venían dando en nuestra Retroguarda, los de Caballo revolvían sobre ellos, que siempre alanceaban, ó mataban algunos: é como la Calle era muy larga, (2) hubo lugar de hacerce esto quatro, ó cinco veces. E aunque los Enemigos vían que re-

(1) El Patio, 6 Atrio en que vivían los Sacerdotes de los Idolos.

<sup>(2)</sup> Es tan larga csta Calle, que contando desde la Garita de la Piedad, hasta la salida de Nuestra Señora de Guadalupe hay mas de media legua, auoque hoy está en otra disposicion la Ciudad.

ningun Español, aunque hubo algunos heridos: é dejámos puelto fuego á las mas, y mejores Casas de aquella Calle. porque quando otra vez entrassemos, dende las Azoteas no nos hiciessen daño. Este mismo día, el Alguacil Mayor, y Pedro de Alvarado pelearon cada uno por su Estancia muy reciamente con los de la Ciudad: é al tiempo del combate estaríamos los unos de los otros á legua y media, (1) y a una legua; porque se estiende tanto la Poblacion de la Ciudad, que aun diminuio la distancia que hay: y nuestros Amigos, que estaban con ellos, que eran infinitos, pelearon muy bien, y se retruxeron aquel día, sin recibir ningun daño.

En este comedio, D. Hernando, Señor de la Ciu. XXVII. Em? dad de Tesaico, y Provincia de Aculuacan, de que arriba bia treinta mil hé hecho relacion à Vuestra Magestad, procuraba de atraher ro à Cortés D. á todos los Naturales de su Ciudad, y Provincia, especial- Fernando, Sr. mente los Principales, á nuestra amistad, porque aun no de Tezcuco, y estaban tan confirmados en ella, como despues lo estubie- se le juntan ron, y cada día venían al dicho D. Hernando muchos Se- otros nores, y Hermanos suyos, con determinacion de ser en Suchimileo, nuestro favor, y pelear con los de México, y Temixtitan: y Otumpa se recomo D. Hernando era Muchacho, y tenía mucho amor á ducen. Da Cor los Españoles, y conocía la merced, que en nombre de V. tes tres Bergan Magestad se le había hecho en darle tan gran Señorio, habiendo otros que le precedian en el derecho de él, traba- Alvarade. Tojaba quanto le era posible, como todos sus Vasallos vinies- man los Espasen à pelear con los de la Ciudad, y ponerse en los peli- noles algunas gros, y trabajos, que nosotros: é habló con sus Hetmanos, lean, y queman que etan seis, o siete, todos Mancebos bien dispuestos, y muchas Casas, dijoles, que les rogaba, que con toda la Gente de su Se- y las de su an norio viniessen à me ayudar. E à uno de ellos, que se llama tiguo Alojamie Istrifuchil, que es de edad de veinte y tres, ó veinte y quatro años, muy esforzado, amado, y temido de todos, embióle por Capitan, y llegó al Real de la Calzada con mas de treinta mil Hombres de Guerra, muy bien aderezados á

mil. Los de val, y tres &

<sup>(1)</sup> No exagera cola alguna en esto, porque desde la Garita de San Anton, de la Piedad se puede ir por Calles sin faltar Edificios hasta Tacuba y assi cuenta bien legua, y media, y aun dos leguas,

1 1 J 3 1

.

4 1 16 1 . .

. . . . . .

4, 1 1 10

su manera: y á los otros dos Reales irían otros veinte mil. E yo los recibí alegremente, agradeciendoles su voluntad, y obra. Bien podrá Vuestra Cesarea Magestad considerar, si era buen socorro, y buena amistad la de D. Fernafido, (1) y lo que sentirian los de Temixtiran, en ver vepir contra ellos á los que ellos tenían por Vafallos, y por Amigos, y por Parientes, y Hermanos, y aun Padres, y Hijos.

Dende à dos días, el combate de la Ciudad se dió. como arriba he dicho: v venida ya esta Gente en nuestro focorro, los Naturales de la Ciudad de Suchimilco, que eftá en el Agua, y ciertos Pueblos de Utumies, (2) que es Gente Serrana, y de mas copia que los de Suchimilco, y eran Esclavos del Señor de Temixtitan, se vinieron á ofrecer, y dar por Vafallos de Vuestra Magestad, rogandome, que les perdonasse la tardanza; y yo los recibi muy bien, y holgue mucho con su venida: porque si algun dano po-

dian recibir los de Cuyoacan, era de aquellos.

Como por el Real de la Calzada, donde yo estaba; habíamos quemado con los Bergantines muchas Casas de los Arrabales de la Ciudad, y no ofaba afomar Canoa ningua na por todo aquello, parecióme, que para nuestra seguridad bastaba tener en torno de nuestro Real siete Bergantines, y por esso acorde de embiar al Real del Alguacil Mayor, y al de Pedro de Alvarado, cada tres Bergantines: y encomende mucho à los Capitanes de ellos, que porque por la parte de aquellos dos Reales se aprovechaban mu-cho de la Tierra en sus Canoas, y metian Agua, y Frutas, y Maiz, y otras Vitualias, que corriessen de noche, y de dia los unos, y los otros del un Real al cotros y que demas de esto, aprovecharían mucho para hacer espaldas á la Gente e authorite de la contra la company de la co

and the second of the second

Constant in the second color with the work of the second

definit à los Indios.
(2) Othomites, que empiezan en los Montes, que cercan à México por el Poniente. magica a from the property of the y

<sup>: (1)</sup> D. Fernando, Señor de Tetzcuco recien Bautizado, hizo una Accion, que ni el mas fervoroso Christiano, ni el mas valiente Capitan pudo haberla he-cho con mas honor, y por estos gloriosos hechos, y no por mentiras se ha de definir à los Indios.

de los Reales todas las vezes, que quisiessen entrar á combatir la Ciudad. E assi se sueron estos seis bergantines á los otros dos Reales, que sue cosa necesaria, y provechosa, porque cada día, y cada noche hacian con ellos saltos maravillosos, y tomaban muchas Canoas, y Gente de los Enemigos.

Probeydo esto, y venida en nuestro socorro, y de Paz la Gente, que arriba hé fecho mencion, habléles á todos, y dijeles como yo determinaba de entrar á combatir la Ciudad dende á dos días: por tanto, que todos viniessen para entonces muy á punto de Guerra, y que en aquello conocería si eran nuestros Amigos, y ellos prometieron de lo cumplir assí. E otro día sice aderezar, y apercibir la Gente, y escribí á los Reales, y bergantines, lo que tenía acordado, y lo que habían de hacer.

Otro día por la mañana despues de haber oy do Missa, (1) é informados los Capitanes, de lo que habian de facer, yo sals de nuestro Real, con quinze, ó veinte de Caballo, y trescientos Españoles, y con todos nuestros Amigos, que era infinita Gente; y yendo por la Calzada adelante, á tres tiros de Ballesta del Real, estaban ya los Enemigos, esperándonos con muchos alaridos: y como en los tres días antes no se les había dado combate, habían desfecho, quanto habíamos cegado de el Agua, y teníanlo muy mas fuerte, y peligrofo de ganar, que de antes: y los bergantines llegaron por la una parte, y por la otra de la Calzada: y como con ellos se podían llegar muy bien cerca de los Enemigos, con los Tiros, y Escopetas, y Ballestas hacíanles mucho daño. Y cenociendolo faltan en Tierra, y ganan el Albarrada, y Puente, y comenzamos á pasar de la otra parte; y dar en pos de los Enemigos, los quales luego se fortalecían en las otras Puentes, y Albarradas, que tenían

TTT

he-

hechasi las quales, aunque con mas trabajo, y peligro. que la otra vez, les ganamos, y les echamos de toda la Calle, y de la Plaza de los Aposentamientos grandes de la Ciudad. E de alli mandé, que no pasassen los Españoles, porque yo con la Gente de nuestros Amigos andaba cegando con piedra, y adobes toda el Agua, que era tanto de hacer, que aunque para ello ayudaban mas de diez mil Indios, quando fe acabó de aderezar era ya hora de Vísperas: y en todo este tiempo siempre los Españoles, y nuestros Amigos, andaban peleando, y escaramuzando con los de la Ciudad, y echandoles celadas, en que murieron muchos de ellos. E yo con los de Caballo andube un rato por la Ciudad, y alanzeabamos por las Calles dó no había Agua, los que alcanzabamos; de manera, que los teníamos retrahidos, y no ofaban llegar à lo firme. Viendo que estos de la Ciudad estaban rebeldes, y mostraban tanta determinacion de morir. ó defenderse, colegí de ellos dos cosas: la una, que habíamos de haber poca, ó ninguna de la riqueza, que nos habían tomados y la otra, que daban ocasion, y nos forzaban à que totalmente les destruyessemos. E de esta postrera tenía mas sentimiento, y me pesaba en el alma, y pensaba que forma ternia para los atemorizar, de manera, que viniessen en conocimiento de su verro, y de el daño, que podían recibir de nosotros, y no hacía sino quemalles, y derrocalles las Torres de sus Idolos, y sus Casas. E porque lo fintiessen mas, este dia fice poner fuego á estas Casas grandes (1) de la Plaza donde la otra vez, que nos echaron de la Ciudad, los Españoles; y yo estabamos aposentados: que eran tan grandes, que un Principe, con mas de seiscientas Personas de su Casa, y servicio fe podían aposentar en ellas; y otras, que estaban junto á ellas, que aunque algo menores, eran muy mas frescas, y gentiles, y tenía en ellas Muteczuma todos los linages de Aves, que en estas partes ha-

y

<sup>(1)</sup> En la Plaza mayor, y sitio de Santa Iglesia.

bía, (1) y aunque á mi me peso mucho de ello, porque á ellos les pesaba mucho mas, determiné de las quemar, de que los Enemigos mostraron harto pesar, y tambien los otros sus Aliados de las Ciudades de la Laguna, porque estos, ni otros, nunca pensaron, que nuestra sueza bastara á les entrar tanto en la Ciudad, y esto les puso harato desmayo.

TTT2

Puef-

(1) Hay en América muchas Aves de Europa, y son muy particulares las siguientes, que no son conocidas, sino en Nueva España.

Pajaro Arcotris, es de muy hermosos colores, encarnados, dorados, y

azules.

Aguila de dos Cabezas, se mató por un Cazador cerca de Oaxaca, y la llevaron á España año de mil setecientos quarenta y uno, y no es sola esta, la que se ha visto.

Pito Real es de el tamaño de un Papagayo, de dos colores, negro, y amatillo, assí las plumas como el pico, el que es desmesurado, pues tiene mas de medio palmo de largo, aunque corbo, y quatro dedos de ancho; tiene tambien de el

mismo largo la lengua, y de figura de una pluma delgada.

Chupa Mirtos, á quien otros llamán Pajaro Mosca, assí por ser como un Moscardon grande, como por el suido, que mete quando vuela: tiene el pico muy largo, y delgado, como un assilet, y la lengua muy sutil, con la que chupa, volando, el jugo de las stores, y aunque algunos dicen, que es el verdadero Phenix, porque se muere en el Invierno, y renace con el calor; yo asseguro haber visto en los nidos los huevos, los Pajaritos pequeños, y en toda la estacion del año, andar volando en la Casa de Campo de Tacubaya; tiene muy vivos, diferentes, y hermosissimos colores.

Sopilore Rey, se cogió en el Rio de Guasacualco, y hay algunos en la Huasteca, es de varios, y hermosos colores, y tiene corona de plumas en la cabeza: los demas Sopilores son como Pabos, aunque mas negros, seos, y torpes; en algunas partes se llaman Auras, y de otros modos.

Cardenales, son del tamaño, y figura de un Gorrion, llamanse assi por su

color, que es encarnado.

Alcatraces, tienen un pico, y buche muy grande; en Panamá es digno de ver, como pefcan las Sardinas, y despues otras Aves de Rapiña se las hacen vomitar, y las cojen en el Ayre, conforme las van arrojando los Alcatraces per-teguidos.

Sensontles, son poco menores, que una Tórtola, y de el mismo color, se llaman assi por los varios tonos, que aprehenden, pues Zenzonthli en Mexicane

quiere decir, quatrocientos tonos.

Los Guacamayos, Papagayos, grandes, y pequeños, son bien conocidos en

todas partes de la Europa donde viven bastantes anos.

De las plumas de citos, y otros Pajaros hacían los Indios sus Plumages, y aun Imágenes de pluma tan particulares en Pátzquaro de la Diocesi de Mechoacán, que segun refiere Acosta, se admiró el Sr. Phelipe III. de tres Estampas, que diór à el Sr. Phelipe III. su Maestro; la misma admiracion causó à el Papa Sixto Volun quadro de S. Francisco, que embiaron á su Santidad hecho de plumas por los Indios, quienes atraucando de un Pajaro muerto con unas pinzas las plumas, y pegandolas à la tabla, ó lámina se valen de sus naturales colores para dar las sombras, y demas necessarios primores, que caben en el Atte.

XXVIII. Retis randofe los Ef pañoles, pelean con los Enemi gos, que los em bisten por la espalda. Succesos de los bergatines. Ga. na Cortés la mayor parte de la Ciudad con grādes riesgos. Porqué neces taba todos los dias de ganar las Calzadas,y Puentes, y peligros al reti rarle. Los otros dos Campos pe' lean prosperamente.

Puesto fuego á estas Casas, porque ya era tarde, recogí la Gente para nos bolver á nuestro Real, y como los de la Ciudad veian, que nos retrahiamos, cargaban infinitos de ellos, y venían con mucho impetu, dandonos en la retroguarda. E como toda la Calle estaba buena para correr los de Caballo bolvíamos fobre ellos, y alanzeabamos de cada vuelta muchos de ellos, y por esso no dejaban de nos venir dando grita á las espaldas. Este dia sintieron, y mostraron mucho desmayo, especialmente viendo entrar por su Ciodad, quemandola, y destruyendola, y peleando con ellos los de Tesaico, y Calco, y Suchimiteo, y los Otumies: y nombrandose cada uno de donde era, y por otra parte los de Tascaltecal, que ellos, y los otros les mostraban los de su Ciudad hechos pedazos, diciendoles, que los habían de cenar aquella noche, y almorzar otro día, como de hecho lo hacían. E assí nos venimos á nuestro Real á descanfar, porque aquel día habíamos trabajado mucho, y los fiere bergantines, que yo tenía entraron aquel día por las Calles de el Agua de la Ciudad, y quemaron mucha parte de ella. Los Capitanes de los otros Reales, y los teis bergantines pelearon muy bien aquel día: y de lo que les acaeció me pudiera muy bien alargar; y por evitar prolifidad, lo dejo: mas de que con victoria se retrujeron à sus Reales, sin recibir peligro ninguno.

Otro día figuiente luego por la mañana despues de haber oydo Missa (1) torné á la Ciudad por la misma órden con toda la Gente, porque los contrarios no tubiessen lugar de descegar las Puentes, y hacer las Albarradas: y por bien que madrugamos, de las tres partes, y Calles de Agua, que atraviesan la Calle, que va del Real fasta las Casas grandes de la Plaza, las dos de ellas estaban como los días antes, que sueron muy recias de ganar: y tanto, que duró el combate desde las ocho horas fasta la una despues de medio día: en que

(1) A Dios recurría siempre, que es el Señor de las Batallas, y Exércitos: Dominus Deus Sabaoth, Dominus Deus Exercituum.

fe

se gastaron casi todas las Saetas, y Almacen, y Pelotas. que los Ballesteros, y Escopeteros llevaban. Y crea Vuestra Magestad, que era sin comparacion el peligro en que nos víamos todas las veces que les ganabamos estas Puentes, porque para ganallas era forzado echarse á nado los Españoles, y pasar de la otra parte; y esto no podían, ni ofaban hacer muchos, porque á cuchilladas, y á botes de Lanza resistian los Enemigos, que no saliessen de la otra parte. Pero como ya por los lados no tenian Azoteas, de donde nos hiciessen daño, y de esta otra parte los afaeteabamos, porque estabamos los unos de los otros un tiro de herradura, y los Españoles tomaban de cada día mucho mas ánimo, y determinaban de pafar, y tambien porque vían, que mi determinacion era aquella, y que cayendo, ó levantando no se había de hacer otra cosa. Parecerá á Vuestra Magestad, que pues tanto peligro recibiamos en el ganar de estas Puentes, y Albarradas, que éramos negligentes, ya que las ganabamos, no las sostener, por no tornar cada día de nuevo á nos ver en tanto peligro, y trabajo, que sin duda era grande, y cierto assí parecciá á los ausentes; pero sabrá Vuestra Magestad, que en ninguna manera se podía facer:porque para ponerse assí en efecto, se requerían dos cosas: ó que el Real pasaramos alli á la Plaza, y circúito de las Torres de los Idolos: ó que Gente guardára las Puentes de noche; y de lo uno, y de lo otro se recibiera gran peligro, y no había posibilidad para ello; porque teniendo el Real en la Ciudad cada noche, y cada hora, como ellos eran muchos, y nosotros pocos, nos dieran mil rebatos, y peleáran con nosotros, y fuera el trabajo incomportable, y podían darnos por muchas partes. Pues guardar las Puentes Gente de noche, quedaban los Españoles tan cansados de pelear el día, que no se podía sufrir poner Gente en guarda de ellos; y á esta causa nos era forzado ganarlas de nuevo cada día que en trábamos en la Ciudad.(1) Aquel día, como se tardó mucho TITITI

(1) Aquí se prueba la pericia Militar, pues el que vea tantas Albarradas, y Azequias como rodean á México, conocerá que si se hubiera quedado dentro, hubieran perecido de hambre, y sitiados por todas partes, lo que no es cor-

dura en un General.

en ganar aquellas Puentes, y en las tornar à cegar: y no hubo lugar de hacer mas: salvo, que por otra Calle principal, que va á dar á la Ciudad de Tacuba, se ganaron otras dos Puentes, y se cegaron, y se quemaron muchas, y buenas Casas de aquella Calle; y con esto se llego sa tarde, y hora de retrahernos, donde recibiamos siempre poco menos peligro, que en el ganar de las Puentes: porque en viendonos retraher, era tan cierto cobrar los de la Ciudad ranto esfuerzo, que no parecia sino que habían habido toda la victoria del Mundo, y que nosotros sbamos huvendo: é para este retraher era necesario estar las Puentes bien cegadas, y lo cegado igual al suelo de las Calles, de manera, que los de Caballo pudiessen libremente correr à una parte, y á otra: y assí en el retraher, como ellos venian tan golosos tras nosotros, algunas veces fingiamos ic linyendo, y revolvíamos los de Caballo fobre ellos, y fiempre tomábamos doce, ó trece de aquellos mas esforzados; y con esto, y con algunas celadas, que siempre les echabamos, continuo llevaban lo peor: y cierto verlo era cofa de admiracion; porque por mas notorio que les era el mal, y daño, que al retraher de nosotros recibian, no dejaban de nos seguir, hasta nos ver salidos de la Ciudad. (1) E con esto nos volvimos á nuestro Real: y los Capitanes de los otros Reales me hicieron saber, como aquel día les había sucedido muy bien, y habían muerto mucha Gente por la Mar, y por la Tierra; y el Capitan Pedro de Alvarado, que estaba en Tacuba, me escribió, que había ganado dos, ó tres Puentes: porque como era en la Calzada, que sale del Mercado de Temixtitan á Tacuba, y los tres Bergantines, que yo le había dado, podían llegar por la una parte á zabordar en la milma Calzada, no había tenido tanto peligro, como los días pasados: y por aquella parte de Pedro de Alvarado había mas Puentes, y mas Que-

<sup>(1)</sup> Este es el acertado medio que eligió Cortés, ir debilitando insensiblemente à los Enemigos, quemar, y arruinar las Casas, y valerse de su misma ceguedad para aniquilarles, ya que no se "quersan entregar: Fue otro Emperador Tito compassivo de los habitantes de Jerusalen; pero viendo su dureza, se valió de este instrumento para arruinarla, y no dexar piedra sobre piedra.

bradas en la Calzada, aunque había menos Azoteas, que

por las otras partes. (1)

En todo este tiempo, los Naturales de Iztapalapa. y Oichilobuzco, y Mexicacingo, y Culuacan, y Mizquique. y Cuitaguaca, que como hé hecho relacion, estan en la Laguna dulce, nunca habían querido venir de paz, ni tampoco en todo este tiempo habíamos recibido ningun daño de ellos; y como los de Calco eran muy leales Vasailos de Vuestra Magestad, y veían que nosotros teníamos bien que hacer con los de la gran Ciudad, juntaronse con otras Poblaciones, que estan al rededor de las Lagunas, y hacían todo el daño, que podían á aquellos del Agua: y ellos, viendo como de cada día habíamos victoria contra los de Temixtitan, y por el daño que recibían, y podrían recibir de nuestros Amigos, acordaron de venir, y llegaron à nuestro Real, y rogaronme, que les perdonasse la pasado, y que mandasse á los de Calco, y á los otros sus Vecinos, que no les hiciessen mas dano. Y yo les dije, que me placia, y que no tenía enojo de ellos, salvo de los de la Ciudad; y que para que creiessen que su amistad era verdadera, que les rogaba, que porque mi determinacion. era de no levantar el Real, hasta tomar por paz, ó por guerra á los de la Ciudad, y ellos tenían muchas Candas para me ayudar, que hiciessen apercebir todas las que pudiessen, con toda la mas Gente de Guerra, que en sus Poblaciones había, para que por el Agua viniessen en nuestra. ayuda de allí adelante. Y tambien les rogaba, que porque los Españoles tenían pocas, y ruines Chozas, y era tiempo de muchas Aguas, que hiciessen en el Real todas las mas Casas, que pudiessen, y que trujessen Canoas, para traher Adobes, y Madera de las Cafas de la Ciudad, que estaban mas cercanas al Real. Y ellos dijeron, que las Canoas, y Gente de Guerra estaban apercebidos para cada día: y en el hacer de las Casas sirvieron tan bien, que de una par-UUU2 te,

AXIX. Rind dense los Vecionos de la Lagu na, y bacen mu chas Casas en el Campo para alojar los Españotes. Ordenase el Asalto, y queda vistorios sos aqueldra, y el siguiente.

<sup>(1)</sup> Desde la Iglesia mayor sale derecha una Calle para Tacuba, y en esto no ha habido variacion.

te, y de la otra de las dos Torres de la Calzada, donde yo estaba aposentado, hicieron tantas, que dende la primera Casa, hasta la postrera, habría mas de tres, ó quatro tiros de Ballesta. Y vea Vueltra Magestad, que tan ancha puede ser la Calzada, que va por lo mas hondo de la Laguna, que de la una parte, y de la otra iban estas Casas, y quedaba en medio hecha Calle, que muy á placer á pie, y á caballo ibamos, y veníamos por ella; y había á la contínua en el Real, con Españoles, y Indios, que les servian, mas de dos mil personas, porque toda la otra Gente de Guerra, nuestros Amigos, se aposentaban en Cuyoacan, que está legua, y media del Real, y tambien estos de estas Poblaciones nos proveían de algunos Mantenimientos, de que teníamos harta necesidad, especialmente de Pescado, y de Cerezas, (1) que hay tantas, que pueden baftecer en cinco, ó seis meses del año, que duran, á doblada Gente de la que en esta Tierra hay.

Como dos, ó tres días arreo habíamos entrado por la parte de nucltro Real en la Ciudad, sin otros tres, ó quatro, que habíamos entrado, y siempre habíamos victoria contra los Enemigos, y con los Tiros, y Ballestas, y Escopetas matabamos infinitos, penfábamos, que de cada hora se movieran á nos acometer con la Paz, la qual deseábamos como á la falvacion: y ninguna cofa nos aprovechaba para los atraher á este propósito; y por los poner en mas necesidad, y ver si los podría constreñir de venir á la Paz, propuse de entrar cada día en la Ciudad, y combatilles con la Gente que llevaba, por tres, ó quatro partes, y hice verir toda la Gente de aquellas Ciudades del Agua en sus Canoas: y aquel día por la mañana había en nuestro Real mas de cien mil Hombres, nuestros Amigos. E mandé, que los quatro Bergantines, con la mitad de Canoas, que serían hasta mil, y quinientas, fuessen por la una parte: y que los tres, con otras tantas, que fuellen por otra, y corrieffen to-

da

<sup>(1)</sup> Capulines se llaman las Zerezas, pero de mal sabor, y muy inscriores de las de España.

da la mas de la Ciudad en torno, y quemassen, y hiciessen todo el mas daño, que pudiessen. E yo entré por la Calle principal adelante, y fallamosla toda desembarazada fasta las Casas grandes de la Plaza, que ninguna de las Puentes estaba abierta, y pasé adelante á la Calle, que va á salir á Tacuba, en que había otras seis, ó siete Puentes. E de alli probei, que un Capitan, entrasse por otra Calle con sesenta, o setenta Hombres, y seis de Caballo fuessen á las espaldas para los asegurar: y con ellos iban mas de diez, ó doce mil Indios nuestros Amigos; y mandé á otro Capitan, que por otra Calle hiciesse lo mismo: y yo con la Gente, que me quedaba feguí por la Calle de Tacuba adelante, y ganamos tres Puentes, las quales se cegaron: y dejamos para otro dia las otras, porque era tarde, y se pudiessen mejor ganar, porque yo deseaba mucho, que toda aquella Ca-Île se ganasse, porque la Gente de el Real de Pedro de Albarado se comunicasse con la nuestra, y pasassen de el un Real al otro, y los Bergantines ficiessen lo mismo. Y este día sue de mucha Victoria, assí por el Agua, como por la Tierra, y óbose algun despojo de los de la Ciudad, en los Reales del Alguacil Mayor, y Pedro de Albarado se obo tambien mucha Victoria.

Otro día figuiente bolví á entrar en la Ciudad por la órden, que el día pasado, y dionos Dios tanta Victoria, que por las partes, donde yo entraba con la Gente, no parecía, que había ninguna resistencia: y los Enemigos se retrahían tan reciamente, que parecía, que les teníamos ganado las tres quartas partes de la Ciudad; y tambien por el Real de Pedro de Albarado les daban mucha priesa, y sin duda el día pasado, y aqueste yo tenía por cierto, que vinieran de Paz, de la qual yo siempre con Victoria, y sin ella hacía todas las muestras, que podía. Y nunca por esso en ellos hallabamos alguna señal de Paz: y aquel día nos bolvímos al Real con mucho placer, aunque no nos dejaba de pesar en

el

XXX. Toma Albarado gran parte de la Ciudad: y precifado á retirarfe, pierde quatro Españoles; y orden que dió Cortés para asaltar la Ciudad.

En estos días pasados Pedro de Albarado había ganado muchas Puentes, y por las sustentar, y guardar ponía Velas de Pie, y de Caballo de noche en ellas: y la otra Gente ibase al Real, que estaba tres quartos de legua de alli. E porque este trabajo era incomportable, acordó de pasar el Real al cabo de la Calzada, que va à dar al Mercado de Temistitan, que es una Plaza harto mayor, que la de Salamanca, y toda cercada de Portales á la redonda: é para llegar á ella no le faltaba de ganar fino otras dos, ó tres Puentes: pero eran muy anchas, y peligrofas de ganar, y assí estubo algunos días, que siempre peleaba, y había Victoria. E aquelodía, que digo en el Capítulo antes de este, como via, que los Enemigos mostraban saqueza, y que por donde vo estaba les daba muy continuos, y recios combates, cebose tanto en el sabor de la Victoria, y de las muchas Puentes, y Albarradas, que les había ganado, que determinó de les pasar, y ganar una Puente, en que había mas de selenta pasos desfechos de la Calzada todo de Agua, de hondura de estado, y medio, y dos: e como acometieron aquel mismo día, y los bergantines ayudaron mucho, pasaron el Agua, y ganaron la Puente, y figuen tras los Enemigos, que iban puestos en huida. E Pedro de Albarado daba mucha priesa, en que se cegasse aquel paso, porque pasassen los de Caballo: y tambien, porque cada día por escrito, y por palabra le amonestaba, que no ganasse un palmo de Tierra, sin que quedasse muy seguro para entrar, y salir los de Caballo, porque estos facían la Guerra. E como los de la Ciudad vieron, que no había mas de quarenta, ó cinquenta Españoles de la otra parte, y algunos Amigos nuestros: y

<sup>(1)</sup> Cortés se compadeció siempre mucho de la terquedad de los Indios, en lo que sue sulpado su Emperador, y Caudillo Quatemoc, que primero quería morir, que entregarse, por evitar la nota de Cobarde, que pusieron á Muteczuma, y en verdad sue prudencia.

que los de Caballo no podían pasar, rebuelven sobre ellos tan de súpito, que los hicieron bolver las espaldas. y echar al Agua: y tomaron vivos tres, ó quatro Espanoles, que luego fueron á facrificar, y mataron algunos Amigos nuestros. E al fin Pedro de Albarado se retrujo á su Real: y como aquel día yo llegué al nuestro, y supe, lo que había acaecido, sue la cosa de el Mundo, que mas me pesó, porque era ocasion de dar essuerzo á los Enemigos, y creer, que en ninguna manera les ofaríamos entrar. La causa porque Pedro Albarado quiso tomar aquel mal paso, sue como digo, ver que había ganado mucha parte de la fuerza de los Indios, y que ellos mostraban alguna flaqueza: é principalmente, porque la Gente de su Real le importunaban, que ganasfen el Mercado, porque aquel ganado, era toda la Ciu-dad casi tomada, y toda su suerza, y esperanza de los Indios tenían allí; y como los del dicho Real de Albarado, veían que yo continuaba mucho los combates de la Ciudad, creían que yo había de ganar primero, que ellos el dicho Mercado: y como estaban mas cerca de él, que nosotros, tenían por caso de honra no le ganar primero. E por esto el dicho Pedro de Albarado era muy imporrunado, y lo mismo me acaecía á mi en nuestro Real: porque todos los Españoles me ahincaban muy recio; que por una de tres Calles, que iban á dar al dicho Mercado entrassemos, porque no teníamos resistencia, y ganado aquel, terníamos menos trabajo; y yo difimulaba por todas las vias, que podía por no lo hacer, aunque les encubría la causa: y esto era por los inconvenientes, y peligros, que se me representaban; porque para entrar en el Mercado había infinitas Azoteas, y Puentes, y Calzadas rompidas: y en tal manera, que en cada Cafa, por donde habíamos de ir, estaba hecha como Isla en medio de el Agua.

Como aquella tarde, que llegué al Real supe de el desbarato de Pedro de Albarado, otro día de mañana acordé de ir á su Real para le reprehender lo pasado, y para ver lo que habían ganado, y en que parte había pasado el Real: y para le avisar lo que suesse mas necesario para su seguridad, y osensa de los Enemigos. E como yo llegué á su Real, sin duda me espanté de lo mucho, que estaba metido en la Ciudad: y de los malos pasos, y Puentes, que les había ganado: y visto, no les imputé tanta culpa, como antes parecía tener, y platicado cerca, de lo que stabía de hacet, yo

me bolví á nuestro Real aquel día.

Pasado esto, yo fice algunas entradas en la Ciudad por las partes que solía: y combatian los Bergantines, y Canoas por dos partes, y yo por la Ciudad por otras quatro, y siempre habíamos Victoria, y se mataba mucha Gente de los Contrarios, porque cada día venía Gente sin número en nuestro favor. E yo dilataba de me meter mas adentro en la Ciudad; lo uno por si revocarían el propósito, y dureza, que los Contrarios tenían; y lo otro porque nuestra entrada no podía ser sin mucho peligro, porque ellos estaban muy juntos, y fuertes, y muy determinados de morir. Y como los Españoles veían tanta dilacion en esto, y que había mas de veinte días, que nunca dejaban de pelear: importunabanme en gran manera, como arriba hé dicho, que entrassemos, y tomassemos el Mercado, porque ganado, á los Enemigos les quedaba poco lugar, por donde se defender. y que si no se quisiessen dar, que de hambre, y sed se moririan, porque no tenían, que beber sino Agua salada de la Laguna. Y como yo me escusaba, el Tesorero de Vuestra Magestad me dijo: que todo el Real afirmaba aquello, y que lo debía de hacer; y á él, y á otras Personas de bien, que alli estaban, les respondi: que su propólito, y deseo era muy bueno: y yo lo deseaba mas que nadie; pero que yo lo dejaba de hacer, por lo que con importunacion me hacia decir: que era, que aunque él, y otras Personas lo hiciessen como buenos, como en aquello se ofrecía mucho peligro, habría otros que no lo hiciessen. Y al fin tanto me forzaron, que yo concedi, que le haria en este caso, lo que yo pudiesse: concertándose primero con la Gente de los otros Reales.

Otro dia me junté con algunas Personas Principales de nuestro Real, y acordamos de hacer saber al Alguacil Mayor, y á Pedro de Albarado, como otro día figuiente habiamos de entrar en la Ciudad, y trabajar de llegar al Mercado; y escribiles lo que ellos habían de hacer por la otra parte de Tacuba, y demas de lo escribir, paraque mejor fuessen informados, embiéles dos Criados mios, paraque les avisassen de todo el negocio; y la orden, que habían de tener era, que el Alguacil Mayor se viniesse con diez de Caballo, y cien Peones, y quince Ballesteros, y Escopeteros al Real de Pedro de Albarado: y que en el suyo quedassen otros diez de Caballo, y que dejasse concertado con ellos, que otro día que habia de ser el combate, se pusiessen en celada tras unas Casas, y que hiciessen alzar todo su fardaje, como que levantaban el Real, porque los de la Ciudad faliefsen tras de ellos, y la celada les diesse en las espaldas. Y que el dicho Alguacil Mayor con los tres Bergantines, que tenían, y con los otros tres de Pedro de Albarado ganassen aquel paso malo, donde desbarataron á Pedro de Albarado, y diesse mucha priesa en lo cegar: y que pasassen adelante, y que en ninguna manera se alejassen, ni ganassen un paso, sin lo dejar primero ciego, y aderezado; y que si pudiessen sin mucho riesgo, y peligro ganar hasta el Mercado, que lo trabajassen mucho, porque yo había de hacer lo mismo: que mirassen, que aunque esto les embiaba á decir, no era para los obligar à ganar un paso solo, de que les pudiesse venir algun desbarato, ó desman; y esto les avisaba porque conocía de sus Personas; que habían de poner el rostro, donde vo les dijesse, aunque supiessen perder las vidas. Despachados aquellos dos Criados mios con este recaudo, fueron al Real, y hallaron en él á los dichos Alguacil Mayor, y á Pedro de Albarado, á los quales significaron todo el caso, segun que acá en nuestro Real lo teníamos concertado. E porque ellos habían de combatir por sola una parte, y yo por muchas; embiéles á decir, que me embiassen setenta, ú ochenta Hombres de Pie, para YYY . ra

ra que otro dia entrassen con migo: los quales con aquellos dos Criados mios vinieron aquella noche á dormir á nuestro Real, como yo les había embiado á mandar.

XXXI. Entra Cortés en la Ciudad, y en que modo dividid fu Gente, y lo que la advir: tio. ellando pe leando. Rotos los Elpanoles, Se ve Cortés en gran peligro: y como salió de el, aunque berido. Españoles, é Indios, que murieron, y facrificaron les Indies.

Dada la órden ya dicha, otro día despues de haber oydo Missa (1) salieron de nuestro Real los siete Bergantines con mas de tres mil Canoas de nuestros Amigos: y yo con veinte y cinco de Caballo, y con la Gente, que tenía, y los setenta Hombres de el Real de Tacuba seguímos nuestro Camino, y entramos en la Ciudad, á la qual llegados vo reparti la Gente de esta manera: había tres Calles dende lo que teníamos ganado, que iban á dar al Mercado, al qual los Indios llaman Tianguizco, (2) y á todo aquel sitio donde está, llamanle Tlaltelulco; y la una de estas tres Calles era la principal, que iba á dicho Mercado: y por ella, dije al Tesorero, y Contador de Vuestra Magestad, que entrassen con setenta Hombres, y con mas de quince, ó veinte mil Amigos nuestros: y que en la Retroguarda llevassen siete, ú ocho de Caballo, y como suessen ganando las Puentes, y Albarradas, las fuessen cegando; y llevaban una docena de Hombres con sus azadones, y mas nuestros Amigos, que eran, los que hacían al caso para el cegar de las Puentes. Las otras dos Calles van dende la Calle de Tacuba á dar al Mercado, y son mas angostas. y demas Calzadas, y Puentes, y Calles de Agua. Y por la mas ancha de ellas mandé à dos Capitanes, que entrassen con ochenta Hombres, y mas de diez mil ladios nuestros Amigos: y al principio de aquella Calle de Tacuba dejé dos Tiros gruesos con ocho de Caballo en guarda de ellos. E yo con otros ocho de Caballo, y con obra de cien Peones, en que había mas de veinte y cinco Ballesteros, y Escopeteros, y con infinito número de all and the commence of a

Habitaciones, ó malas Tiendas.

(2) Tianguiz se llama el Mercado: y el mayor era en la Plaza de Tiatelulcos que es donde está la Parroquia de Santiago, mas esse hoy no se frequenta.

<sup>(1)</sup> En el Campo, en una Calzadi, entre Enemigos, trabajando día, y noche, nunca se omitia la Missa, paraque toda la obra se atribuyesse à Dios, y mas en unos Meses en que incomodan las Aguas de el Cielo; y encima del Agua la Habitaciones, ó malas Tiendas.

nuestros Amigos, segui mi Camino, para entrar por la otra Calle angosta todo lo mas que pudiesse. E á la boca de ella hice detener à los de Caballo, y mandéles, que en ninguna manera pasassen de alli, ni viniessen tras mi sino se lo embiasse á mandar primero: y yo me apee, y llegamos á una Albarrada, que tenían de el cabo de una Puente, y con un Tiro pequeño de Campo, y con los Ballesteros, y Escopeteros se la ganamos, y pasamos adelante por una Calzada, que tenían rota por dos, ó tres partes. E demas de estos tres combates, que dábamos á los de la Ciudad, era tanta la Gente de nuestros Amigos, que por las Azoteas, y por otras partes les entraban, que no parecía, que había cosa, que nos pudiesse ofender. E como les ganamos aquellas dos Puentes, y Albarradas, y la Calzada los Españoles: nuestros Amigos siguieron por la Calle adelante sin se les amparar cosa ninguna, y yo me quedé con obra de veinte Españoles en una Isleta, que alli se hacia, porque veia, que ciertos Amigos nuestros andaban embueltos con los Enemigos: y algunas vezes los retrahían hasta los echar al Agua, y con nuestro favor rebolvían sobre ellos. E demas de esto guardábamos, que por ciertas traviesas de Calles los de la Ciudad no saliessen á tomar las espaldas. á los Españoles, que habían seguido la Calle adelante, los quales en esta sazon me embiaron á decir, que habían ganado mucho, y que no estaban muy lejos de la Plaza de el Mercado: que en todo caso querian pasar adelante, porque ya oían el combate, que el Alguacil Mayor, y Pedro de Albarado daban por su Estancia. E yo les embié à decir: que en ninguna manera diessen, paso adelante, sin que primero las Puentes quedassen muy, bien ciegas: de manera, que si tubiessen necesidad de se, rettaher, el Agua no les ficiesse estorbo, ni embarazo alguno, pues sabían, que en todo aquello estaba el peligro; y ellos me tornaron á decir, que todo lo que habían ganado estaba bien reparado, que suesse alla, y lo vería si era assí. Y yo con rezelo, que no se desmandassen, y dejussen ruin recaudo en el cegar de las Puentes YYYZ

fuy allá, y hallé, que habían pasado una quebrada de la Calle, que era de diez, ó doce pasos de ancho: y el Agua, que por ella pasaba era de hondura de mas de dos estados, y al tiempo que la pasaron habían echado en ella madera, y cañas de carrizo, y como pasaban pocos á pocos, y con tiento, no se había hundido la madera. y cañas: y ellos con el placer de la Victoria iban tan embebecidos, que pensaban, que quedaba muy fijo. E al punto, que yo llegué á aquella Puente de Agua cuytada,(1) vi que los Españoles, y muchos de nuestros Amigos vensan puestos en muy gran huida: y los Enemigos como Perros, dando en ellos: y como yo vi tan gran desman comenze á dar vozes Tener, tener: y ya que yo estaba junto al Agua, hallela toda llena de Españoles, y Indios: y de manera, que no parecía que en ella obiessen echado una paja: é los Enemigos cargaron tanto, que matando en los Españoles, se echaban al Agua tras ellos: y ya por la Calle de el Agua venían Canoas de los Enemigos, y tomaban vivos los Españoles. E como el negocio fue tan de súpiro, (2) y vi que mataban la Gente, determiné de me quedar allí, y morir peleando: y en lo que mas aprovechábamos yo, y los otros, que allí estaban conmigo. era en dar las manos á algunos tristes Españoles, que se ahogaban, paraque saliessen afuera: y los unos salían heridos, y los otros medio ahogados, y otros sin Armas, y embiabalos que fuessen adelante: y ya en esto cargaba tanta Gente de los Enemigos, que á mi, y á otros doce, ó quince, que con migo estaban nos tenían por todas partes cercados. E como yo estaba muy metido en socorrer á los que se ahogaban, no miraba, ni me acordaba de el daño, que podía recibir: y ya me venían á asir ciertos Indios de los Enemigos; y me lleváran, fi no fuera por un Capitan de cincuenta Hombres, que vo trahía siempre con migo: y por un Mancebo de su Compa-nía, el qual despues de Dios, me dió la vida; é por dar-

<sup>(1)</sup> Llama Cortés à la Puente cuytada, no à la Agua, que es lo mismo que decit, Puente de afliccion, ó miserable por las desgracias, ó cuytas, que sucedieron. (2) De súpito, es lo mismo que de súbito, ó improviso.

darmela, como valiente Hombre, perdió allí la suya. En este comedio (1) los Españoles, que salsan desbaratados, ibanse por aquella Calzada adelanter y como era pequeña; y angosta, y igual á la Agua, que los Perros la habían hecho assi de industria, y iban por ella tambien desbaratados muchos de los nuestros Amigos, iba el Camino tan embarazado, y tardaban tanto en andar, que los Enemigos tenían lugar de llegar por el Agua de la una parte, y de la otra, y tomar, y matar quantos querían. Y aquel Capitan, que estaba con migo, que se dice Antonio de Quiñones, difome: " Vamos de aqui, y salvemos vuestra Persona. " pues sabeis que sin ella ninguno de nosotros puede es-" capari " y no podía acabar con migo, que me fueffe de allí. Y como esto vió, asióme de los brazos, para que diesfemos la buelta: y aunque yo holgára mas con la muerte. que con la vida, (2) por importunacion de aquel Capitan, y de otros Compañeros que allí estaban, nos comenzamos á retraher, peleando con nuestras Espadas, y Rodelas con los Enemigos, que venían hiriendo en nosotros. Y en esto llega un Criado mio á caballo, y hizo algú poquito de lugars pero luego dende una Azotea baja le dieron una lanzada por la garganta, que le hicieron dar la buelta; y estando en este tan gran conflito, esperando que la Gente pasasse por aquella Calzadilla á ponerse en salvo, y nosotros déteniendo los Enemigos, llegó un Mozo mio con un Caballo, para que cavalgasses porque era ranto el lodo, que había en la Calzadilla, de los que entraban, y salían por el Agua. que no había persona que se pudiesse tener, mayormente con los empellones, que los unos á otros fe daban, por falvarse. E yo cabalgue, pero no para pelear, porque alli era imposible podello hacer à caballos porque si pudiera ser. antes de la Galzadilla, en una Isleta se habian hallado los ocho de Caballo, que vo había dejado, y no habían podido hacer menos de se volver por ella; y aun la vuelta era

TAI

ZZZ

<sup>(1)</sup> En este intermedio.

<sup>(2)</sup> Les que minoran el mérito de la Conquilta, reflexionen sobre le que aqui expressa Corrés, pues sue tan grande el riesgo, que es maravilla, que se hue biesse libertado de éla

tan peligrofa, que dos Yeguas, en que iban dos Criados mios, cayeron de aquella Calzadilla en el Agua. y la una mataron los Indios, y la otra falvaron unos Peones; y ous Mancebo, Criado mio, que se decía Christoval de Guzman, cabalgó; en un Caballo, que allí en la Isleta le dieron, para me lo llevar, en que me pudiesse salvar, y á él, y al Caballo, antes que á mi llegasse, mataron los Enemigos: la muerte del qual puso á todo el Real en tanta trifteza, que hasta hoy está reciente el dolor de los que lo conocían. E ya con todos nueltros trabajos, plugo a Dios, que los que duedames, falimos à la Calle de Tacuba, que era bien anchas y recogida la Gente, vo, con nueve de Caballo, me quedé en la Retroguarda: y los Enemigos venían con tata victoria, y orgullo, que no parecia sino que ninguno habían de dejar á vida; v retrayendome lo mejor que pude, embie à decir al Tesorero, y al Contador, que se retruxessen á la Plaza con mucho concierto: lo mismo embie á decir á los otros dos Capitanes, que habían entrado por la Calle, que iba al Mercado; vilos unos, y los otros habían peleado valientemente, y ganado muchas Albarradas, y Puenres, que habían muy bien cegados lo qual fue caula de no recibir dano al retraher. E agres que el Tesorero, y Contador se retruxessen, va los de la Ciudad, por encima de una Albarrada, donde peleaban, les habían echado dos, ó tres cabezas de Christianos, aunque no supieron por entonces si eran de los del Real de Pedro de Alvarado, ó del nuestro. Y recogidos todos á la Plaza, cargaba por todas partes tanta Gente de los Enemigos sobre nosotros, que teníamos bien que hacer en los desviar : y por lugares, y partes; donde antes de este desbarato no ofaran esperar á tres de Caballo, y á diez Peones; y incontinente, en una Torre alta de sus Idolos, que estaba allí junto á la Plaza, pusieton muchos perfames, y saumerios de unas Gomas, que hay en esta Tierra, que parece mucho á Anime: (1) lo qual ellos

is st obait ; s ord

<sup>(1)</sup> Son Gomas, Liquidambar, y gotas de Arboles muy olorosas, y hay tambien Anime, ó Animer Copal, así dicho del Mexicano Copalli, y Xochicopal, que es como Estoraque.

cat Hanna and All

ellos ofrecen á sus Idolos, en señal de victoria; y aunque quilieramos mucho estorvarselo, no se pudo hacer, porque va la Gente á mas andar, se iban hacia el Real. En este desbarato mataron los Contrarios treinta y cinco, ó quarenta Españoles, y mas de mil Indios nuestros Amigos, y hirieron mas de veinte Christianos, y yo sali herido en una pierna: perdióse el Tiro pequeño de Campo, que habiamos llevado, y muchas Ballestas, y Escopetas, y Armas. Los de la Ciudad, luego que hubieron la victoria, por hacer desmayar al Alguacil Mayor, y Pedro de Alvarado, todos los Españoles vivos, y muertos que tomaron, los llevaron al (1) Tatebulco, que es el Mercado, y en unas Torres altas, que allí están, desnudos los sacrificaron, y abrieron por los pechos, y les sacaron los corazones para ofrecer à los Idolos; lo qual los Españoles del Real de Pedro de Alvarado pudieron ver bien de donde peleaban, y en los cuerpos desnudos, y blancos, que vieron sacrificar, conocieron que eran Christianos: y aunque por ello hubieron gran tristeza, y desmayo, se retraxeron á su Real, habiendo peleado aquel día muy bien, y ganado casi hasta el dicho Mercado: el qual aquel día se acabára de ganar, fi Dios, por nuestros pecados, no permitiera tan gran desmán: nofotros fuimos á nuestro Real con gran tritteza, algo mas temprano que los otros días nos foliamos retraher: y tambien porque nos decían, que los Bergantines eran perdidos, porque los de la Ciudad con las Canoas nos tomaban las espaldas, aunque plugo á Dios, que no fue assi, puesto que los Bergantines, y las Canoas de nuestros Amigos se vieron en harto estrecho: y tanto, que un Bergantin le ctró poco de perder, y hirieron al Capitan, y Maestre de el y el Capitan murió desde a ocho días. Aquel día, \* la noche figuiente los de la Ciudad hacían muchos regocijos de Bocinas, y Atabales, que parecia que se hundian, y abrieron todas las Calles, y Puentes del Agua, como de antes las tenían, y llegaron á poner sus Fuegos, y Velas de ZZZ2

noche à dos tiros de Ballesta de nuestro Real; y como todos falimos tan desbaratados, y heridos, y fin Armas, habia necesidad de descansar, y rehacernos. En este comedio los de la Ciudad tubieron lugar de embier sus Mensajeros á muchas Provincias á ellos sujetas, á decir, como habían habido mucha victoria, y muerto muchos Christianos, y que muy presto nos acabarians que en ninguna manera tratassen Paz con nosotros; y la creencia que llevaban eran las dos cabezas de Caballos, que mataron, y otras algunas de los Christianos, las quales andubieron mostrando por donde á ellos parecia que convenía, que fue mucha ocasion de poner en mas contumacia á los rebelados, que de antes: mas con todo, porque los de la Ciudad no tomassen mas orgullo, ni sintiessen nuestra slaqueza, cada día algunos Españoles de pie, y de caballo, con muchos de nuestros Amigos, iban a pelear a la Ciudad, aunque nunca podían ganar mas de algunas Puentes de la primera Calle, antes de llegar à la Plaza.

XXXII. Em. bia focorro Cor tés à Querna. vaca, y logra Victoria. Adque bizo el Senor Chechimiratecle en un mintitan.

Dende á dos días del desbarato; que ya se sabía por toda la Comarca, los Naturales de una Poblacion, que se dice Quarnaguacar, (1) que eran sujetos á la Ciudad, y fe habían dado por nuestros Amigos, vinieron al Real, y dimirable facció, jeronme, como los de la Poblacion de Marinalco (2) que eran sus Vecinos, les hacian mucho dano, y les destruian fu Tierra, y que agora se juntaban con los de la Provincia Asalto à Te- de Cuisco, (3) que es grande, y querian venir sobre ellos á los matar, porque se habían dado por Vasallos de Vueseta Magestad, y nuestros Amigos: y que decian, que despues de ellos destruidos, habían de venir sobre nosorros; y aunque lo pasado era tan de poco tiempo acaecido, y teniamos necesidad antes de ser socorridos, que de dar socorro, porque ellos me lo pedían con mucha instancia, determiné de se lo dar; y aunque tube mucha contradicion, y decian que me destruía en sacar Gente del Real, despache. to the factor

(1) Cuernabact.
(2) Malinalco.

<sup>(3)</sup> Puede ser Huistres

con aquellos, que pedían socorro ochenta Peones, y diez de Caballo, con Andres de Tapia Capitant al qual encomendé mucho, que ficiesse, lo que mas convenía al Servicio de Vuestra Magestad, y nuestra seguridad, pues veia la necesidad, en que estabamos, y que en ir y bolver no estubiesse mas de diez días; y él se partió, y llegado á una Poblacion pequeña que está entre Marinalco. y Coadnoacad (r) halló á los Enemigos, que le estaban esperando: y el con la Gente de Coadnoacad, y con la que llebaba comenzó su Batalla en el Campo, y pelearon tambien los nuestros, que desbarataron los Enemigos, y en el alcanze los figuieron fasta los meter en Marinalco: que está asentado en un Cerro muy alto, y donde los de Caballo no podían subir; y viendo esto destruyeron lo que estaba en el Llano, y bolvieronse á nuestro Real con esta Victoria dentro de los diez dias; en lo alto de esta Poblacion de Marinalco hay muchas Fuentes de muy buena Agua, y es muy fresca cosa.

En tanto que este Capitan sue, y vino á este socorro, algunos Españoles de Pie, y de Caballo, como hé dicho, con nuestros Amigos entraban á pelear á la Ciudad fasta cerca de las Casas grandes, que estan en la Plaza: y de allí no podían patar, porque los de la Ciudad tenían abierta la Calle de Agua, que está á la boca de la Plaza, y estaba muy honda, y ancha: y de la otra parte tenían una muy grande, y fuerte Albarrada, y alli peleaban los unos con los otros, fasta que la no-

che los despartió.

Un Señor de la Provincia de Tascaltecal, que se dice Chichimecatecle, de que atras hé fecho Relacion, que trujo la Tablazon, que se hizo en aquella Provincia para los Bergantines, desde el principio de la Guerra residia con toda su Gente en el Real de Pedro de Albarado: y como vía, que por el desbarato pasado los Españoles, no peleaban como folían, determinó sia ellos AAAA de

de entrar el con su Gente à combatir los de la Giudada dejando quatrocientos Flecheros de los suyos á una Puente quitada de Agua bien peligrofa, que ganó á los de la Giudad, lo qual nunca acaecía fin ayuda nueftra, pafo adelante con los suyos, y con mucha grita, apellidando, y nombrando á su Provincia, y Señor, pelearon aquel día muy reciamente, y obo de una parte, y otra muchos heridos s y muertos; y los de la Ciudad bien tenian creido, que los tenian alidos, porque como es Gente, que abretraher, aunque sea fin Victoria sigue con mucha determinacion, pensaron que al pasar del Agua. donde suele ser cierto el peligro, se habían de vengar muy bien de ellos. E para este esecto, y socorro Chichimenatecle había dojado junto al paso de el Agua los quatrocientos. Flecheros: y como ya se venían retrayendo, los de la Ciudad cargaron sobre ellos muy de golpe, y los de Taschltecal echaronse al Agua, y con el favor de los Flecheros pasaron; y los Enemigos, con la relistència que en ellos fallaron, se quedaron, y aun bien espantados de la osadía, que había tenido Chichimecatecle.(1)

XXXIII. Corsés focorre de Matalcingo co Sandoval: vence, y se dan por Súbditos los Se mores, y los de Marinalco, y Guiscon,

Dende á dos días, que los Españoles vinieron de hacer Guerra á los de Marinalco, segun que Vuestra Magesta habrá visto en los Capitulos antes de este, llegaron á nuestro Real diez Indius de los Otumies, que eran Esclavos de los de la Ciudad: y como hé dicho, habiandose dado por Vasallos de Vuestra Magestad, y cada día venían en nuestra ayuda á pelear; y dijeronme, como los Señores de la Provincia de Matalcingo, (2) que son sus Vecinos, les facían Guerra, y les destruían su Tierra, y les habían quemado un Pueblo, y llevadoles alguna Gente, y que venían destruyendo quanto podían, y con intencion de venir á nuestros Reales, y dar sobre nosotros, porque los de la Ciudad saliessen, y nos acabassens y á lo mas de esto dimos crédito, porque de po-

COS

(1) Esta accion prueba, que en los Indios hay essuerzo, y valor.

(2) Puede ser Temascalzingo.

cos días á aquella-parte, cada vez que entrabamos á per lear, nos amenazaban con los de esta Provincia de Matalcingo: de la qual, aunque no teníamos mucha noticial bien labíamos que era grande, y que chaba veinte, y dos leguas de nuestros Reales: y en la queja que estos Otumies nos daban de aquellos sus Vecinos, daban á entender, que los diessemos socorro, y aunque lo pedian en muy recio tiempo, confiando en el ayuda de Dios: y por quebrar algo las alas á los de la Ciudad, que cada día nos amenazaban con estos, y mostraban tener esperanza de ser de ellos socorridos: y este socorro de ninguna parte les podía venir, fi de estos no, determiné de embiar allá á Gonzalo de Sandoval Alguacil Man yor con diez y ocho de Caballo, y cien Peones, en que había solo un Ballestero, el qual se partió con ellos, y con otra Gente de los Otumies nuestros Amigos; y Dios sabe el peligro, en que todos ellos iban, y aun el en que nolotros quedabamos; pero como nos convenía mostrar mas esfuerzo, y ánimo, que nunco, y morir peleana do, difimulabamos nuestra flaqueza assí con los Amigos como con los Enemigos; pero muchas, y muchas vezes decian los Españoles, que plugiesse à Dios, que con las vidas los dejassen, y se viessen vencedores contra los de la Ciudad, aunque en ella, ni en toda la Tierra, no obiessen otro interes, ni provecho, por do se conocerá la aventura, y necesidad extrema, en que tensamos nueltras Personas, y vidas. El Alguacil Mayor fue aquel día á dormir á un Pueblo de los Otumies, que está frontero de Marinalco: y otro día muy de mañana se partió, y llegó á unas Estancias de los dichos Otumies, las quales halló sin Gente, y mucha parte de ellas quemadas: y llegando mas á lo Llano, junto á una Ribera halló mucha Gente de Guerra de los Enemigos, que habían acabado de quemar otro Pueblo: y como le vieron comenzaron á dar la vuelta, y por el Camino, que llevaban en pos de ellos, hallaban muchas cargas de Maiz, y de Niños assados, que trahían para su Provision, las quales habian dejado, como habían fentido ir los Españoles; y pasado un Rio, que alli estaba mas adelante en lo Llano. los Enemigos comenzaron á reparar, y el Alguacil Mavor con los de Caballo rompió por ellos, y desbaratólos: y puestos en huyda tiraron su Camino derecho à su Pueblo de Matalcingo, que estaba cerca de tres leguas de alli: y en todas duró el alcanze de los de Caballo fasta los encerrar en el Pueblo, y allí esperaron á los Españoles, y á nuestros Amigos, los quales venían matando en los que los de Caballo atajaban, y dejaban atras. Y en este alcanze murieron mas de dos mil de los Enemigos, llegados los de Pie donde estaban los de Caballo, y nuestros Amigos, que pasaban de sesenta mil Hombres comenzaron à huir hacia el Pueblo, adonde los Enemigos hicieron roftro, en tanto que las Mugeres. v los Niños, y sus Haciendas se ponían en salvo en una Fuerza, que estaba en un Cerro muy alto, que estaba allí junto. Pero como dieron de golpe en ellos, hicieronlos tambien retraher á la Fuerza, que rensan en aquella altura, que era muy agra, y fuerte: y quemaron, y robaron el Pueblo en muy breve espacio, y como era tarde el Alguacil Mayor no quiso combatir la Fuerza, y tambien porque estaban muy cansados, porque todo aquel día habían peleado; los Enemigos toda la mas de la noche despendieron en dar alaridos, y hacer mucho estruendo de Atabales, y Bocinas.

Otro día de mañana el Alguacil Mayor con toda la Gente comenzó á guiar para subirles á los Enemigos aquella Fnerza, aunque con temor de se ver en trabajo en la resistencia, y llegados, no vieron Gente ninguna de los Contrarios; é ciertos Indios Amigos nuestros descendían de lo alto, y dijeron, que no había nadie, y que al quarto de el Alba se habían sido todos los Enemigos. Y estando assí vieron por todos aquellos Llanos de la redonda mucha Gente, y eran los Otumies: é los de Caballo creyendo, que eran los Enemigos corrieron hacía ellos, y alanzearon tres, ó quatro; y como la Lengua de los Otumies es diferente de esta otra de

Culúa, no los entendían, mas de como echaban las Armas y se venían para los Españoles: y todavía alancearon tres, ó quatros pero ellos bien entendieron, que había fido por no los conocer. E como los Enemigos no esperaron, los Españoles acordaron de se volver por otro Pueblo suyo, que tambien estaba de Guerra; pero como vieron venir tanto poder sobre ellos, salieronle de paz; y el Alguacil mayor habló con el Señor de aquel Pueblo, y dijole, que ya fabía, que yo recibía con buena voluntad á todos los que se venían á ofrecer por Vasallos de Vuestra Magestad, aunque suessen muy culpados: que le rogaba, que fuesse á hablar con aquellos de Mataleingo, (1) para que fe viniessen à mi: y profiriose de lo hacer assi, y de traher de paz á los de Marinalco; y assí se volvió el Alguacil Mayor con esta Victoria á su Real. E aquel día algunos Españoles estaban peleando en la Ciudad, y los Ciudadanos habian embiado á decir, que fuesse allá nuestra Lengua, porque querían hablar fobre la Paz: la qual, segun pareció, ellos no querian fino con condicion, que nos fuessemos de toda la Tierra: lo qual hicieron á fin que los dejassemos algunos dias descaniar, y fornecerse de lo que habian menester. aunque nunca de ellos alcanzamos, dejar de tener voluntad de pelear siempre con nosotros; y estando assi platicando con la Lengua muy cerca los Nuestros de los Enemigos. que no había sino una Puente quitada en medio, un Viejo de ellos, allí á vista de todos, sacó de su Mochila, (2) muy de espacio, ciertas cosas, que comió, por nos dar á entender, que no tenían necesidad, porque nosotros les des ciamos, que alli se habían de morir de hambre; y nues tros Amigos decian á los Españoles, que aquellas Paces eran fallas, que peleassen con ellos: y aquel día no se peleó mas, porque los Principales dijeron á la Lengua, que me hablasse.

Dende à quatro días, que el Alguacil Mayor vino de la Provincia de Matalcingo, los Señotes de ella, y de Marinalco, y de la Provincia de Cuiscon, que es grande, y BBBB

(1) Mathlalcingo.

<sup>(2)</sup> Mochila fegun Cobarrubias se llama la Taleguilla, en que el Soldado se ba su Refresco, ó su Ropa.

CARTA DE RELACION 278

mucha cosa, y estaban tambien rebelados, vinieron á nuestro Real, y pidieron perdon de lo pasado, y ofrecieronse de servir muy bien: y assi lo hicieron, y han hecho hasta ahora.

XXXIV. Embillen de noche los Mexicanos el Campo de Pedro de Alva rado; y relifti dos, se vuelven à la Ciudad. Requelve Cor. tes derribar qui anto gana ffe en ella.

En tanto que el Alguacil Mayor sue á Matalcingo, los de la Ciudad acordaron de salir de noche, y dar en el Real de Alvarado: y al quarto del Alba dan de golpe. E como las Velas de Caballo, y de Pie lo sintieron, apellidaron de llamar al Arma: y los que allí estaban arremetieron á ellos; y como los Enemigos fintieron los de Caballo. echaronse al Agua; y en tanto llegan los nuestros, y pelearon mas de tres horas con ellos: y nosotros oimos en nueltro Real un Tiro de Campo, que tiraba, y como teníamos recelo, no los desbaratassen, yo mande armar la Gente para entrar por la Ciudad, para que aflojassen en el combate de Alvarado; y como los Indios hallaron tan recios á los Españoles, acordaron de se volver á su Ciudad: y nosotros

aquel día fuimos á pelear á la Ciudad.

En esta sazon, ya los que habiamos salido heridos del desbarato, estabamos buenos, y á la Villa Rica había apertado un Navio de Juan Ponce de Leon, que habían desbaratado en la Tierra, ó Isla Florida; y los de la Villa embiáronme cierta Pólvora, y Ballestas, de que teníamos muy estrema necesidaday ya, gracias á Dios, por aquí á la redonda no teníamos Tierra, que no fuesse en nuestro favor; y you viendo como estos de la Ciudad estaban tan rebeldes, y con la mayor muestra, y determinacion de morir, que nunca Generacion tubo, (1) no sabía qué medio tener con ellos, para quitarnos á nosotros de tantos peligros, y trabajos, y á ellos, y á fu Ciudad no los acabar de destruir, porque era la mas hermosa cosa del Mundo; y a second of the figure of the algebra

(1) Por esto se dijo con verdad, que los Indios estubieron tan pertinaces en entregarse como los Judios en Jerusalen, pues asse como Tito Hijo de Vespassano propuso muchas veces la Paz á los Judios, y la despreciaron, lo milmo executaron los Indios con Cortes: la Hambre, Peste, y Cuchillo todo recayó sobre los miserables Indios, mas no creo que pueda asirmarse, que murieron un mitton, y cien mit Perfonas, que le refiere de et Sitio de Jerufalen, pero es inuy verofimil que sucediesse.

no nos aprovechaba decirles, que no habiamos de levantar los Reales, ni los Bergantines habían de cefar de les dar Guerra por el Agua, ni que habiamos destruído á los de Matalcingo, y Marinalco, y que no tenían en toda la Tierra quien los pudiesse socorrer, ni tenian de donde habet Maiz, ni Carne, ni Frutas, ni Agua, ni otra cofa de mantenimiento. E quanto mas de estas cosas les deciamos, menos muestra viamos en ellos de flaqueza: mas antes en el pelear, y en todos sus ardides, los hallabamos con mas ánimo, que nunca. E yo, viendo que el negocio pasaba de esta manera, y que había ya mas de quarenta y cinco días que estabamos en el Cerco, acordé de tomar un medio para nuestra seguridad, y para poder mas estrechar á los Enemigoss y fue, que como fuellemos ganando por las Ca-Îles, de la Ciudad, que fuessen derrocando todas las Casas de ellas, del un lado, y del otros por manera, que no fuelfemos un palo adelante, sin lo dejar todo asolado, y lo que era Agua, hacerlo Tierra-firme, aunque hobiesse toda la dilacion, que se pudiesse seguir. E para esto yo llame à todos los Señores, y Principales nuestros Amigos, y dijeles lo que tenia acordado: por tanto, que hiciesten venir mucha Gente de sus Labradores, y trujessen sus Coas, que son unos Palos, de que se aprovechan tanto como los Cavadores en España de Azada; y ellos me respondieron; que assí lo harian de muy buena voluntad, y que era muy buen acuerdo: y holgaron mucho con esto, porque les pareció, que era manera, para que la Ciudad fe afolasse; (1) lo qual todos ellos defeaban, mas que cofa del Mundo.

Entre tanto que esto se concertaba, pasaronse tres, 6 quatro días: los de la Ciudad bien pensaron que ordenabamos algunos ardides contra ellos; y ellos tambien, segun despues pareció, ordenaban lo que podían para su desensa, segun que tambien lo barruntabamos. (2) E concertado con nuestros Amigos, que por la Tierra, y por la Mar.

BBBB2

<sup>(1)</sup> Assí se executó, porque no se vé hoy en México rastro de el Gen-

<sup>(42)</sup> Barruntar es imaginar, 6 conjeturar, y segun la Ley 11. tit. 26. partida 14

los habíamos de ir á combatir, otro día de mañana, despues de haber (1) oido Misa, tomamos el camino para la Ciudad: y en llegando al paso del Agua, y Albarrda. que estaba cabe las Casas grandes de la Plaza, queriendola combatir, los de la Ciudad dijeron, que estubiessemos quedos, que querían paz: y yo mandé á la Gente, que no peleasse, y dijeles, que viniesse alli el Señor de la Ciuda I á me hablar, y que se daría órden en la Paz: y con decirme, que va le habían ido á llamar, me detubieron mas de una hora; porque en la verdad ellos no habían gana de la Paz, y alsi lo moltraron, porque luego, estando nosotros quedos, nos comenzaron á tirar Flechas, y Varas, y Piedras. E como yo vi esto, comenzamos á combatir el Albarrada, y ganamosla; y en entrando en la Plaza, hallamosla toda sembrada de Piedras grandes, porque los Caballos no pudiessen correr por ella, porque por lo firme estos fon los que les hacen la Guerra, y hallamos una Calle cerrada con Piedra seca, y otra tambien llena de Piedras. porque los Caballos no pudiessen correr por ellas. E dende este día en adelante cegamos de tal manera aquella Calle del Agua, que salía de la Plaza; que nunca despues los Indios la abrieron: y de allí adelante comenzamos á afolar poco á poco las Cafas, y cerrar, y cegar, muy bien lo que teníamos ganado del Agua; y como aquel dia llevabamos mas de ciento y cincuenta mil Hombres de Guerra, hizofe mucha cosa: y assí nos volvimos aquel día al Real, y los Bergantines, y Canoas de questros Amigos hicieron mucho daño en la Ciudad, y volvieronfe à repolar.

Otro día figuiente, por la milma órden, entramos en la Ciudad: y llegados á aquel circúito, y Patio grande, (2) donde están las Torres de los Indios, yo man-

dé

<sup>(1)</sup> Quando el Señor de los Señores habitaba en el Campo: Area Dei habitat in Papilionibus: y ni aun Tiendas de Campaña tenía Cortés, nunca se olvidó de que el principio de todo había de ser de Dios.

<sup>(2)</sup> Este Patio grande, 6 Plazuela era tan capaz, que se tessere por los Historiadores, que en las sestividades Gentílicas cabían en ella diez mil Perfonas celebrando sus Danzas, que llamaban Mythotes.

de a los Capitanes, que con su Gente no hiciessen sino cegar las Calles de Agua, y allanar los pasos malos, que teniamos ganados, y que nuestros Amigos, de ellos que massen, y allanassen las Casas, y otros suessen à pelear por las partes que soliamos, y que los de Caballo guardassen à todos las espaldas. E yo me subi en una Torre mas alta de aquellas, porque los Indios me conocian, y fabía que les pesaba mucho de verme subido en la Torre: y de allí animaba á nuestros Amigos, y haciales socorrer, quando era necesario, porque como peleaban a la continua. à veces los Contratios le tetrahian, y à veces los nuestros los quales luego eran socorridos con tres, o glatro de Caballo, que les pontan idfinito animo, para revolver sobre los Enemigos: y de esta manera, y por esta órden entramos en la Ciudad cinco, o seis días arreo, y stempre al retraher echabamos á nuestros Amigos delante, y haciamos á algunos de los Españoles se metiesses en celada en unas Casasi y los de Caballo quedabamos atras, y hacíamos que nos retrahíamos de golpe, por facarlos á la Plaza. Y con cíto. y con las celadas de los Peones cada tarde alanceabamos algunos: y un día de estos había en la Plaza siete, ú ocho de Caballo, y estubieron esperando, que los Enemigos salieffen: y como vieron que no falían, hicieron que se volvian; y los Enemigos, con recelo que á la vuelta no los alanceassen, como solian, estaban puestos por unas Pares des, y Azoteas, y había infinito número de ellos; y como los de Cabalfo revolvían tras ellos, que eran ocho, ó nueve, y ellos les tenían tomada de lo alto una boca de la Cas Île, no pudieron seguir tras los Enemigos, que iban por ella, y hubieronse de retraher. E los Enemigos, con favor de como los habían hecho retraher, venían moy encarnizados, y ellos estaban tan sobre aviso, que se acogíao, donde no recibian deño, y los de Caballo lo recibian de los que estaban puestos en las Paredes, y hubieronse de retraher, é hisieron dos Caballoss lo qual me dió ocasion para les ordenar una buena celada, como adelante haré relacion à Vuestra Magestad; y aquel dia en la tarde nos volvimos à nuestro Real, con dejar bien seguro, y llano todo lo ganado, y á los de la Ciudad muy ufanos, por-€CCC que

que creian que de temor nos retrahiamos. E aquella tarde hice un Mensajero al Alguacil Mayor, para que antes del dia viniesse alli à nuestro Real con quince de Caballo

Otro dia por la mañana llegó al Real el Alguacil

de los suyos, y de los de Pedro de Alvarado.

XXXV: ARucia de Cortés, Mayor con los quince de Caballo, y yo tenía de los de panoles

gran cantidad Guyoacan alli otros veinte y cinco, que eran quarenta: y á de Indios. Se- diez de ellos mande, que luego por la mañana faliessen con pultura rica q toda la otra Gente, y que ellos, y los Bergantines ballaren les Es fuellen par la orden pasada à combatir, y à derrocar, y ganar todo lo que pudiessen; porque yo, quando fuesse tiempo de retraherse, iria allá con los otros treinta de Caballos y que pues sabían que tensamos mucha parte de la Ciudad allanada, que quanto pudiessen, siguiessen de tropel a los Enemigos, halta los encerrar en sus Fuerzas, y Calles de Agna, y que alli se detubiessen con ellos, hasta que fuesse hora de retraher. E yo, y los otros treinta de Caballo, sin ser vistos, pudiessemos meternos en la celada, en unas Casas grandes, que estaban cerca de las otras grandes de la Plaza: y los Españoles lo hicieron como yo les avisé; y à la una hora, despues de medio dia, tomé el camino para la Ciudad con los treinta de Caballos y allegados, dejelos métidos en aquellas Cafas, y yo me fuy, y me fubi en la Torre Alta, como folías y estando allí unos Españoles, abrieron una Sepultura, y hallaron en ella, en cosas de Oro, mas de mil y quinientos Castellanos; y venida ya la hora de retraher, mandéles, que con mucho concierto so comenzassen de retraher, y que los de Caballo, desque estubiessen retrahidos en la Plaza, hiciesfen que acometian, y que no olaban llegar: y esto se hiciesse, quando viessen mucha copia de Geme al rededor de la Plaza, y en ella; y los de la celada estaban ya deseando que se llegasse la hora, porque tenían deseo de hacerlo bien, y estaban ya cansados de esperar: y yo metime con ellos, y ya fe venian retrayendo por la Plaza los Españoles de Pie, y de Caballo, y los Indios nucltros Amigos, que habían entendido ya lo de la celada: y los Enemigos venian con tantos alaridos, que parecia que conseguian toda la Victoria del Mundos y los nueve de Caballo hicieron que arremetían tras ellos por la Plaza adelante, y retrahlanse de golpe; y como hobieron hecho esto dos veces, los Enemigos trahían tanto furor, que á las ancas de los Caballos les venían dando, hasta los meter por la boca de la Calle, donde estabamos la celada. E como vimos á los Españoles pasar adelante de nosotros, y oimos soltar un tiro de Escopeta, que teníamos por señal. conocímos, que era tiempo de salir: y con el Apellido de Señor Santiago, (1) damos de súpito sobre ellos, y vamos por la Plaza adelante alanceando, y derrocando, y atajando muchos, que pot nuestros Amigos, que nos seguian, eran tomados; de manera, que de esta celada se mataron mas de quinientos, todos los mas Principales, y esforzados, y valientes Hombress y aquella noche tubieron bien que cenar nuestros Amigos, porque todos los que se matad ron, tomaron, y llevaron hechos piezas para comeri. Fue tanto el espanto, y admiración que tomaron en verse tan de súpito assí desbaratados, que ni hablaton, ni gritaron en toda essa tarde, ni osaron asomar en Calle, ni en Azotea; donde no estubiessen muy à su salvo, y seguros. E ya que era casi noche, que nos retrahíamos, parece que los de la Ciudad mandaron á ciertos Esclavos (2) suyos, que mirassen si nos retrahiamos, ó qué haciamos. E como se asomaron por una Calle, arremetieron diez, ó doce de Caballo, y siguieronlos de manera, que ninguno se les escapó. Cobraton de esta nuestra Victoria los Enemigos tanto temor, que nunca mas en todo el tiempo de la Guerra osaron entrar en la Plaza ninguna vez que nos retrahíamos, aunque folo uno de Caballo no mas viniesse, y nunca ofaron salir á Indio, ni á Peon de los nuestros, creyendo, que de entre los pies se les había de levantar otra celada. Y esta de este CCCC1

(1) Santiago como Protector de España fue el que desendió á los su-

<sup>(2)</sup> La Servidumbre es de Deteche de Gentes secundario, supuestas las Guerras, y ambicion de los Hombres, y aisí la introduxeron los Mexicas

184 CARTA DE RELACION dia, y Victoria que Dios nuestro Señor nos dio, sue bien principal causa para que la Ciudad mas presto se ganasse, porque los Naturales de ella recibieron mucho desmayo. y nuestros Amigos doblado ánimos y assí nos fuimos á nueltro Real, con intencion de dar mucha priesa en hacer la Guerra, y no dejar de entrar ningun día, hasta la acabar. E aquel dia ningun peligro hubo en los de nuestro Real, excepto que al tiempo que salimos de la celada, se encontraron unos de Caballo, y cayó uno de una Yegua. y ella fuefe derecha à los Enemigos, los quales la flecharon, y bien herida, como vió la mala obra que recibia, se volvió hacia nosotros,(1) y aquella noche se murió: y aunque nos pesó mucho, porque los Caballos, y Yeguas nos daban la vida, no fue tanto el pefar, como si muriera en poder de los Enemigos, como pensamos. que de hecho pasaras porque si assi suera, ellos hubieran mas placer, que no pefar, por los que les matabamos: los Bergantines, y las Canoas de nuestros Amigos hicieron grande estrago en la Ciudad aquel día, sin recibir peligro alguno.

XXXVI. En tra Cortés al amanecer en la gran daño á los Mexicanosma zando, y prendiendo muchosa Toma toda la Calle de Tacus ba, quema las Cafas de Guas temotzin, y der riba otras.

Como ya conocimos, que los Indios de la Giudad estaban muy amedientados, supimos de unos dos Ciudad, y bace de ellos de poca manera, (2) que de noche se habian salia do de la Ciudad, y se habian venido à nuestro Real, que se morian de hambre, que salian de noche à pescar por entre las Casas de la Ciudad, y andaban por la parte, que de ella les teníamos ganada, bufcando Leña. y Hierbas, y Raices, que comer. E porque ya teniamos muchas Calles de Agua cegadas, y aderezados muchos malos pasos, acorde de entrar al quarto del Alba, y hacer rodo el daño que pudiessemos. E los Bergantines, salieron antes del dia, y vo con doce, o quince de

<sup>(1)</sup> Ist Instincto de los Caballos, y Yegurs es ran grande, que se puede rener por el mas vivo despues de el de los Elephantes, de los que, y de los Caballos se refieren cosas maravillosas, particularmente en el reconocimiento á sus Dueños, y no querer admitir á los estraños.

<sup>(2)</sup> Personas de poca importancia.

Caballo, y ciertos Peones, y Amigos nueltros, entramos de golpe, y primero pusimos ciertas espías: las quales siendo de día, estando nosotros en celada, nos ficieron señal, que saliessemos, y dimos sobre infinita Gente; pero como eran de aquellos mas miserables, y que salían à buscar de comer, los mas venían desarmados, y eran Mugeres, y Muchachos; é ficimos tanto daño en ellos. por todo lo que se podía andar de la Ciudad, que presos, y muertos pasaron de mas de ochocientas Personas: é los Bergantines tomaron tambien mucha Gente, y Canoas, que andaban pescando, y ficieron en ellas mucho estrago. E como los Capitanes, y Principales de la Ciudad nos vieron andar por ella á hora no acostumbrada. quedaron tan espantados como de la celada pasada, y ninguno osó salir á pelear con nosotros, y assi nos bolvimos á nuestro Real con harta presa, y manjar para nuestros Amigos.

Otro día de mañana tornamos á entrar en la Ciudad: y como ya nuestros Amigos veían la buena órden que llevabamos para la destrucción de ella, era tanta la multicud que de cada día venían, que no tenían cuento. E aquel dia acabamos de ganar toda la Calle de Tacuba, y de adobar los malos pasos de ella: en tal manera, que los de el Real de Pedro de Albarado se podian comunicar con nosotros por la Ciudad; é por la Calle principal, que iba al Mercado, se ganaron otras dos Puentes, y se cegó muy bien el Agua, y quemamos las Casas de el Señor de la Ciudad, que era Mancebo de edad de diez, y ocho años, que se decía Guatimucin (1) que era el segundo Señor despues de la muerte de Muteczuma: y en estas Casas tenían los Indios mucha fortaleza, porque eran muy grandes, y fuertes, y cercadas de Agua. Tambien se ganaron otras dos Puentes de otras Calles, que van cerca de esta de el Mercado, y se cegaron muchos pasos: de manera, que de quatro par-DDDD

<sup>(1)</sup> Quatecmotzin. Vease la Série de el Imperio Mexicanos

tes de la Ciudad las très estaban ya pot nosotros, y los Indios no hacían sino retraherse hacia lo mas fuerte, que era á las Casas, que estaban mas meridas en el

Agua.

Otro día figuiente, que fue día de el Apóstol Santiago, entramos en la Ciudad por la órden que antes, y seguimos por la Calle grande, (1) que iba á dar al Mercado: y ganamosles una Calle muy ancha de Agua. en que ellos pensaban, que tenían mucha seguridad, y aunque se tardó gran rato, y fue peligrosa de ganar, y en todo este día no se pudo, como era muy ancha, de acabar de cegar: por manera, que los de Caballo pudiessen pasar de la otra parte. E como estabamos todos á Pie, y los Indios veían, que los de Caballo no habían palado, vinieron de refresco sobre nosotros, muchos de ellos muy lucidos: y como les ficimos rostro, y teníamos muchos Ballesteros, dieron la vuelta á sus Albarradas, y Fuerzas, que tenían aunque fueron hartos afaeteados. E demas de esto, todos los Españoles de Pie llevaban sus Picas, las quales yo había mandado facer despues, que me desbarataron, que sue cosa muy provechosa. Aquel día por los lados de la una parte, y de la otra de aquella Calle principal no se entendió sino en quemar, y hallanar Casas, que era lástima cierto de lo ver; pero como no nos convenía hacer otra cosa, eranos forzado leguir aquella órden. Los de la Ciudad como veían tanto estrago, por esforzarse, decían á nuestros Amigos, que no ficiessen sino quemar, y destruir, que ellos se las harían tornar á hacer de nuevo, porque si ellos eran vencedores, ya ellos fabían, que había de ser assi, y si no, que las habían de hacer para nosotros: y de esto postrero plugo á Dios, que salieron verdaderos, aunque ellos fon los que las tornan á hacer.

Otro

<sup>(1)</sup> Esta Calle grande, que iba á el Mercado de Tlatelulco, es en mi juicio, la que figue por S. Francisco junto á la Azequia principal hasta la Plaza de Santiago Tlatelulco en derechura, y en medio está la Parroquia de nuestra Señora de la Redonda.

Otro día luego de mañana entramos en la Ciudad por la órden acostumbrada, y llegados á la Calle de Agua, que habíamos cegado el día antes, fallamosla de la manera, que la habíamos dejado: y pasamos adelante dos tiros de Ballesta, y ganamos dos Azequias grandes de Agua, que tenían rompidas en lo fano de la misma Calle, y llegamos á una Torre pequeña de sus Idolos, y en ella hallamos cierras cabezas de los Christianos, que nos habían muerto, que nos pusieron harta lástima. E dende aquella Torre iba la Calle derecha, que era la misma adonde estabamos á dar á la Calzada de el Real de Sandoval; é á la mano izquierda iba otra Calle á dar al Mercado, en la qual ya no había Agua ninguna, excepto una que nos defendían, y aquel dia no pasamos de allís pero peleamos mucho con los Indios. E como Dios nuestro Señor cada día nos daba Victoria, ellos siempre llevaban lo peor: y aquel día ya que era tarde, nos bolvimos al Real.

Otro día figuiente estando aderezando para bolver á entrar en la Ciudad á las nueve horas del día, vimos de nuestro Real salir humo de dos Torres muy altas, que estaban en el Tatebulco, (1) ó Mercado de la Ciudad, que no podíamos pensar, que suesses, y como parecía, que era mas que saumerios, que acostumbran los Indios á hacer á sus Idolos, barruntamos, que la Gente de Pedro de Albarado había llegado allí, y aunque assí era la verdad, no lo podíamos creer. E cierto aquel día Pedro de Albarado, (2) y su Gente lo hicieron valientemente, porque teníamos muchas Puentes, y Albartadas de ganar, y siempre acudían á las defender toda la mas parte de la Ciudad. Pero como él vió, que por nuestra Estancia ibamos estrechando á los Enemigos, tra-

DDDD2 ba

(1) En Tlatelulco.
(2) Este Pedro de Albarado, de que se ha hablado antes, sue insigne en todas sus acciones, y aun se conserva el nombre de el Salto de Albarado, que suc a la entrada de la Traspana, donde saltó la Azequia muy ancha, estrivando sobre la Lanza.

XXXVII. Ena tran peleando los Españoles en la Ciudad muchas vezes. Llega Pedro de Albarado Mercado, y co. nociendolo defo de su Real, va Cortés à él; y lo que respondian los Mexixicanos, quando se les propos nia Paz.

bajó todo lo posible por entrarles al Mercado, porque allí tenían toda su suerza: pero no pudo mas de llegar á vista de él, y ganalles aquellas Torres, y otras muchas, que estan junto al mismo Mercado, y es tanto casi como el circúito de las muchas Torres de la Ciudad: y los de Caballo se vieron en harto trabajo, y les sue sorzado retraherse, y al retraher les hirieron tres Caballos, y assí se bolvieron Pedro de Albarado, y su Gente á su Real: y nosotros no quisimos ganar aquel dia una Puente, y Calle de Agua, que quedaba no mas para llegar al Mercado, salvo allanar, y cegar todos los malos pasos, y al retrahernos apretaron reciamente; aun-

que fue à su costa.

Otro día entramos luego por la mañana en la Ciudad, y como no había por ganar fasta llegar al Mercado sino una traviesa de Agua (1) con su Albarrada, que estaba junto à la Torrecilla, que he dicho: comenzamosla á combatir, y un Alferez, y otros dos, ó tres Españoles echaronse al Agua, y los de la Ciudad desampararon luego el paso, y comenzóse á cegar, y aderezar paraque pudiessemos pasar con los Caballos: y estandose aderezando, llegó Pedro de Albarado por la misma Calle con quatro de Caballo, que sue sin comparacion el placer, que obo la Gente de su Real, y del nuestro, porque era Camino para dar muy breve conclusion á la Guerra. Y Pedro de Albarado dejaba recaudo de Gente en las espaldas hilados, assi para conservar lo ganado, como para su defensa: y como luego se aderezó el paso, yo con algunos de Caballo me suy á ver el Mercado, y mandé á la Gente de nuestro Real, que no pasassen adelante de aquel paso. E despues, que andubimos un rato paseandonos por la Plaza, mirando los Portales de ella, los quales por las Azoteas estaban llenos de Enemigos: é como la Plaza era muy grande, y veían por ella andar los de Caballo no ofaban llegar: y yo subi en aquella Torre grande, que está junto al Mer-

<sup>(1)</sup> Pude ser donde hoy está el Puente, que llaman de las Guerras.

Mercado, y en ella tambien, y en otras hallamos ofrecidas ante sus Idolos las cabezas de los Christianos, que nos habían muerto, y de los Indios de Tascaltecal nuestros Amigos, entre quien siempre ha habido muy antigua, y cruel enemistad. E yo mire dende aquella Torre. lo que teníamos ganado de la Ciudad, que sin duda de ocho partes teníamos ganado las fiere: é viendo, que tanto número de Gente de los Enemigos, no era posible sufrirse en tanta angostura, mayormente que aquellas Casas. que les quedaban eran pequeñas, y puesta cada una de ellas sobre si en el Agua; y sobre todo la grandissima hambre, que entre ellos había, y que por las Calles hallabamos roidas las raizes, y cortezas de los Arboles. acordé de los dejar de combatir por algun día, y movelles algun partido, por donde no pereciesse tanta multitud de Gente: que cierto me ponía en mucha lástima; y dolor el daño, que en ellos se hacía, y continuamente les hacía acometer con la paz; y ellos decían, que en ninguna manera se habían de dar, y que uno solo. que quedasse, había de morir peleando, y que de todo lo que tenían, no habíamos de haber ninguna cola, y que lo habían de quemar, y echar al Agua, donde nunca pareciesse, y yo por no dar mal por mal, disimulaba en no los dar combate.

Como teníamos muy poca pólvora, habíamos puesto en plática, mas habia de quince días, de hacer un Trabuco: (1) y aunque no había Maestros, que supiessen hacerle, unos Carpinteros se prosirieron de hacer uno pequeño, y aunque yo tube pensamiento, que no habíamos de salir con esta obra, consentí, que lo ficiessen: y en aquellos días, que teníamos tan arrinconados los Indios, acabóse de hacer, y llevóte á la Plaza de el Mercado para lo asentar en uno como Teatro, (2)

EEEE

(1) Esta invencion de Trabuco de palo no era facil de conseguir, aunque se

conoce la ingeniosidad de Cortés, y que había leido Matemáticas.

(2) Este Teatro pudo estar en el mismo sitio, que hoy la Hermita junto s

Santiago, que tiene un Atrio elevado,

XXXVIII! FAZ brican los Efpañoles una Maquina. Cor. tes combate la Ciudad, reconociendo fingi. das las respues. tas, que le daban sobre la Paz. Mueren mas de doce mil Mexicanos Lo que dijeron & Cortés los Prin cipales de la Ciudad. Del Idolo Ochilo. bus.

The second second

que esta en medio de ella fecho de cal, y canthe quas drado, de altura de dos estados, y medio, y de esquina à esquina habra treinta pasos: el qual tenían ellos para quando hacían algunas fiestas, y juegos, que los representadores de ellos se ponían alli, porque toda Gente de el Mercado, y los que estaban en bajo, y encima de los Potrales pudiessen ver, lo que se hacia: y verrahido alli, tardaron en lo afentar tres, ó quatro días; y los Indios nueftros Amigos amenazaban con el a los de la Ciudad, diciendoles, que con aquel ingenio les habíamos de matar à todos. Y aunque otro fruto no hiciera, como no hizo, sino el temor, que con el se ponía, por el qual pensabamos que los Enemigos se dieran; era harrol y lo uno, y lo otro ceso, porque ni los Carpinteros salieron con su intencion, ni los de la Ciudad, aunque tenian temor, movieron ningun partido para se dar, y la falta, y defecto de el Trabuco difimulámosla, con que movidos de compasión, no los queriamos acabar de matar.

Otro día despues de asentado el Trabuco, bolvimos á la Ciudad, y como ya había tres, ó quatro días, que no los combatíamos, hallamos las Calles, por donde ibamos, llenas de Mugeres, y Niños, y otra Gente miserable (1) que se morían de hambre, y salían traspasados, y slacos, que era la mayor lástima de el Mundo de los ver: y yo mandé á nuestros Amigos, que no les ficiessen daño alguno; pero de la Gente de Guerra no salía ninguno, adonde pudiesse recibir daño, aunque los vesamos estar encima de sus Azoteas, cubiertos con sus mantas, que usan, y sin Armas: y size este día que se les requiriesse con la Paz, y sus respuestas eran disimulaciones; y como lo mas del día nos tenían en esto, embiéles á decir, que les quería combatir, que siciessen retraher toda su Gente, si no, que daría licencia, que nues-

tros

<sup>(1)</sup> Propriamente lo que sucedió en el sitio de Jerusalen, segun resiere Josepho de Bello Judaico.

A.L.

tros Amigos los matassen. Y ellos dijeron, que querían Paz: y yo les repliqué, que yo no veía allí el Señor, con quien se había de tratar, que venido, para lo qual le daria todo el seguro que quisiesse, que hablariamos en la Paz. E como vimos que era burla, y que todos estaban apercibidos para pelear con nosotros: despues de fei la haber muchis vezes amonestado, por mas los estrechar, y poner en mas extrema necesidad, mandé a Pedro de Albarado, que con toda su Gente entrasse por la parte de un gran Barrio, que los Enemigos tenían, en que habría mas de mil Cafas: y yo por la otra parte entré à Pie con la Gente de nuestro Real, porque & Gaballo no nos podíamos por allí aprovechar. Y fue tan recio el combate nuestro, y de nuestros Enemigos, que les ganamos todo aquel Barrio; (1) y fue tan grande la mortandad, que se hizo en nuestros Enemigos, que muertos; y presos pasaron de doce mil Animas, con los quales osaban de tanta crueldad nuestros Amigos, que por ninguna via á ninguno daban la vida, aunque reprendidos, y castigados de nosotros eran.

Otro día figuiente tornamos á la Ciudad, y mandé, que no peleassen, ni ficiessen mal á los Enemigos: y como ellos veran tanta multitud de Gente sobre ellos, y conocían, que los venían á matar sus Vasallos, y los que ellos solían mandar, y veran su extrema necesidad, y como no tenían donde estar sino sobre los cuerpos muertos de los suyos, con deseo de verse suera de tanta desventura, decian: que porque no los acababamos ya de matar, (2) y á mucha priesa dijeron, que me llamassen, que me querían hablar. E como todos los Españoles deseaban, que ya esta Guerra se concluyesse, y habían lástima de tanto mal, como se hacia, holgaron mucho, pensando que los Indios querían Paz: y con mucho placer vinieronme á llamar, y importunar, que me llegasse á una Albarrada, donde estaban ciertos Principales;

EEEE2 por

(2) Esta sue excecacion, y dureza de Corazon,

<sup>(1)</sup> Cerca de Tlatelolco está el Barrio de Sanconpinca;

porque querlan hablar conmigo. E aunque yo sabía, que había de aprovechar poco mi ida, determiné de ir como quiera, que bien sabía, que el no darse estaba solamente en el Señor, y otros tres, ó quatro Principales de la Ciudad, porque la otra Gente muertos, ó vivos deseaban ya verse fuera de alli. Y llegado al Albarrada, dijeronme: ", Que pues ellos me tenían por Hijo del Sol, y el Sol en tanta brevedad como era en un día, y una noché daba vuelta á todo el Mundo, que porque yo alsí brevemente no los acababa de matar. (1) y los quitaba de penar tanto, porque ya ellos te-, nían deseos de morir, y irse al Cielo para su Ochi-, lobus, (2) que los estaba esperando para descansars y este Idolo, es el que en mas veneracion ellos tienen. Yo les responds muchas cosas para los atraher, á que se diessen, y ninguna cosa aprovechaba, aunque en nofotros veían mas muestras, y señales de Paz, que jamas á ningunos vencidos se mostraron, siendo nosotros con el ayuda de nuestro Señor los Vencedores.

XXXIX. Em. bia Cortés un Cautive Prin. cipal à bablar con Quatimoc de Paz, el qual le bace facrificar, y manda pelear furiofa. mente. Ofrecen los Mexicanos, que vendrá Quautimoc d bablar à Cor ses, y se le pre. para el recibimiento; y por. que no quiso venir, y lo que le respondió Cortes.

Puestos los Enemigos en el último extremo, como de lo dicho se puede colegir, para los quitar de su mal propósito, como era la determinacion, que tenían de morir: hable con una Persona bien Principal entre ellos. que teníamos preso, al qual dos, ó tres días antes habia prendido un Tio de Don Fernando, Señor de Tesaico, peleando en la Ciudad, y aunque estaba muy herido, le dije: si quería bolver á la Ciudad; y él me respondió, que sí, y como otro día entramos en ella. embiéle con ciertos Españoles, los quales lo entregaron á los de la Ciudad; y á este Principal yo le había hablado largamenre, paraque hablasse con el Señor, y con otros Principales sobre la Paz: y él me prometió de hacer sobre ello, todo lo que pudiesse. Los de la Ciudad

(2) Huitzilopozthli primer Caudillo de los Mexicanos, y el Dios principal de México, y de la Guerra: otro Marte de los Romanos.

<sup>(</sup>I) Grande lástima, pero altissimos juicios de Dios, pues moralmente era imposible, que sin destruccion de el Imperio Mexicano entrasse el de nuestros Carólicos Soberanos, pues los Naturales fiempre habían de reclamar por fu Señor.

lo recibieron con mucho acatamiento, como á Persona Principal; y como lo llevaron delante de Guatimucin su Señor, y él le comenzó á hablar sobre la Paz, dizque luego lo mandó matar, y facrificars y la respuelta que estabamos esperando, nos dieron con venir con grandissimos alaridos, diciendo; que no querian sino morir: y comienzan á nos tirar Varas, Flechas, y Piedras, y á pelear reciamente con nosotros: y tanto, que nos mataron un Caballo con un Dalle, (1) que uno trahia hecho de una Espada de l's nuestras; y al fin les costó caro, porque murieron muchos de ellos: y assí nos volvimos á nues-

tros Reales aquel día.

Otro día tornamos á entrar en la Ciudad, y ya estaban los Enemigos tales, que de noche ofaban quedar en ella de nuestros Amigos infinitos de ellos. Y llegados à vista de los Enemigos, no quisimos pelear con ellos, sino andarnos pafeando por su Ciudad, porque teníamos pensamiento, que cada hora, y cada rato se habían de salir á nosotros. E por los inclinar á ello, yo me llegue, cabalgando cabe una Albarrada suya, que tenían bien suerte, llamé à cierros Principales, que estaban detras, à los quales yo conocía, y dijeles: " Que pues se vian tan perdi-"dos, y conocian, que si vo quisiesse, en una hora no que-" daria ninguno de ellos, que porque no venía á me ha-" blar Guautimucin su Señor, que yo le prometía de no " hacerle ningun mal: y queriendo el, y ellos venir de Paz, " que serían de mi muy bien recibidos, y tratados.,, Y pasé con ellos otras razones, conque los provoqué á muchas lágrimas:(2) y llorando me relpondieron: " Que bien cono-" cian su yerro, y perdicion, y que ellos querían ir á ha-" blar á su Señor, y me volverían presto con la respues-"ta, y que no me fuesse de alli., E ellos se fueron, y volvieron dende á un rato, y dijeronme: " Que porque ya " era tarde, su Señor no había venido; pero que otro día "á medio dia vendría en todo caso á me hablar en la Pla-" za del Mercado: " y assí nos fuimos á nuestro Real. Y FFFF

<sup>(1)</sup> Dalle es especle de Daga puesta en una Hasta.

<sup>(2)</sup> Ocupados de el terror como los miterables Gabaonitas. Fosue cap. 2. vers. 9. Aunque Corté: imitó la mansedumbre de Josué. cap. 9.

yo mandê, para otro día, que tubiessen aderezado allí en aquel Quadrado alto, que está en medio de la Plaza, para el Señor, y Principales de la Ciudad un Estrado, como ellos lo acostumbran, y que tambien les tubiessen adereza-

do de comer: y assí se puso por obra.

Otro día de mañana fuimos á la Ciudad, y yo avise à la Gente, que estubiesse apercebida, porque si los de la Ciudad acometiessen alguna Traicion, no nos tomassen descuydados. E á Pedro de Alvarado, que estaba allí le avisé de lo mismo: y como llegamos al Mercado, yo embié á decir, y hacer saber á Guautimucio, como le estaba esperando: el qual, legan paració, acordó de no venír; y embióme cinco de aquellos Señores Principales de la Ciudad, cuyos Nombres, porque no hacen mucho al caso, no digo aquí. Los quales llegados, dijeron, que su Señor me embiaba à rogar con ellos, que le perdonasse, porque no venia, que tenia mucho miedo de parecer ante mi, y tambien estaba mulo, y que ellos estaban allí, que virsse lo que mandaba, que ellos lo harían; y aunque el Señor no vino, holgamos mucho; que aquellos Principales viniessen, porque parecía, que era camino de dar presto conclusion á todo el negocio. Yo los recibí con semblante alegre, y mandéles dar luego de comer, y de beber: en lo qual mostraron bien el desea, y necesidad que de ello tenían. E dese pues de haber comido, dijeles, que hablassen á su Señor, y' que no tubiesse temor ninguno: y que le prometia, que aunque ante mi viniesse, que no le sería hecho enojo alguno; ni seria detenido, porque sin sa presencia en ninguna cosa; fe podía dar buen asiento, ni concierco: y mandeles dar algunas cosas de refresco, que le llevassen para comer; y prometieronme de hacer entel caso todo lo que pudiessen: y assi le sueron. E dende á dos horas volvieron, y trajeronme unas Mantas de Algodon buenas, de las que ellos usan: y dijeronme, que en ninguna manera Guantimucia, fu Señor, vendría, ni quería venir, y que era escusado hablar en ella. Y yo les torné à repetir, que no sabía la causa, porque él le recelaba venir ante mi, pues veía que á ellos, que yo fabía ó habían fido los causadores principales de la Guerra,

y que la habían tustentado, les hacía buen tratamiento, que los dejaba ir, y venir seguramente, sin recibir enojo alguno: que les togaba, que le tornaffen à hablar, y miraflen mucho en esto de su venida, pues á él le convenia, y yo lo hacia por su provechos y ellos respondieron, que assí lo harran, y que otro dia me volverian con la respuesta; y assi se sueron ellos, y tambien nosetros á nuestros Reales.

Otro día bien de mañana aquellos Principales vinieron á nuestro Real, y dijeronme, que me faesse á la Plaza del Mercado de la Ciudad, porque su Señor me queria ir á hablar allís y yo, creyendo que fuera assí, cabalgué, y tomamos nueltro camino, y estúbele esperando. donde quedaba concertado, mas de tres, ó quatro horas, y nunca quilo venir, ni parecer ante mi. E como yo ví la burla, y que era ya tarde, y que ni los otros Mensajeros, ni el Señor ventan, (1) embié à llamar à los Indios nuestros Amigos, que habían quedado á la entrada de la Ciudad, otros cincuenta casi una legua de donde estabamos, á los quales yo había mil. Garcia mandado, que no pafaffen de allí, porque los de la Ciudad me habían pedido, que para hablar en las Paces, no estubiesse ninguno de ellos dentro: y ellos no se tardaron, ni de Tacuba. tampoco los del Real de Pedro de Alvarado. E como llegaron, comenzamos á combatir unas Albarradas, y Calles de Agna, que tenían, que ya no les quedaba otra mayor fuerza: y entramosles, assi nosotros, como nuestros Amigos, todo lo que quisimos. E al tiempo que yo salí de el Real, había proveido, que Gonzalo de Sandoval entrasse con los Bergantines por la otra parte de las Casas, en que los Indios estaban fuertes: por manera, que los tubiessemos cercados, y que no los combatiesse, hasta que viesse que nosotros combatiamos; por manera, que por estar assí cercados, y apretados, no tenían paso por donde andar, fino por encima de los muertos, y por las Azoteas, que les que-

venta Quante moc, embifle el rello de la Cindad, y fon murrins, y care tivas mas de cin cuerta y cinco mil Indios, y de bumure, y fed mueren mas de Holgain pren . de à Quante mac, v al Key

XL. Cortés.

viendo que no

FFFF2

<sup>(1)</sup> Es de alabar la Paciencia, y Caridad de Cortés, viendose burlado tantas veces.

quedaban: y á esta causa, ni tensan, ni hallaban Flechas, ni Varas, ni Piedras, con que nos ofender: y andaban con nofotros nuestros Amigos á Espada, y Rodeia; y era tanta la mortandad, que en ellos se hizo por la Mar, y por la Tierra, que aquel día se mataron, y prendieron mas de quarenta mil Animas: y era tanta la grita, y lloro de los Niños, y Mugeres, que no había Persona, á quien no quebrantasse el corazon; (1) é ya nosotros tensamos mas que hacer en estorvar á nuestros Amigos, que no matassen, ni hiciessen tanta crueldad, que no en pelear con los Indios: la qual crueldad nunca en Generación tan recia se vió, ni tan fuera de toda órden de naturaleza, como en los Naturales de estas Partes: nuestros Amigos hubieron este dia muy gran despejo, el qual en ninguna manera les podíamos resistir, parque nosotros eramos obra de nuevecientos Españoles, y ellos mas de ciento, y cincuenta mil Hombres: y ningun recaudo, ni diligencia bastaba para los estorvar que no robassen, auque de nuestra parte se hacía todo lo pofible. Y una de las cosas porque los días antes yo rehusaba de no venir en tanta rotura con los de la Ciudad, era porque tomandolos por fuerza, habían de echar lo que tubiessen en el Agua, y ya que no lo hiciessen, nuestros Amigos habrían de robar todo lo mas que hallassen; y á esta causa temia, que se habría para Vuestra Magestad pocaparte de la mucha Riqueza, que en esta Ciudad había, y fegun la que yo antes para Vuestra Alteza tenía; y porque ya era tarde, y no podíamos sufrir el mal olor de los muertos, que había de muchos días por aquellas Calles, que era la cosa del Mundo mas pestilencial, nos fuimos á nuestros Reales. Y aquella rarde dejé concertado, que para otro dia figuiente, que habíamos de volver á entrar, feaparejassen tres Tiros grucsos, que teníamos para llevar-

<sup>(1)</sup> Gens dura Cervicis, Gens absque Consilie: Pero no hay que admirarle, pues por no entregarse los Numantinos, y Saguntinos, que son los primeros los de Sonia, y los segundos los de Morviedro en España, se quemaron todos vivos, Bieres, y Casas, y esto se refiere por Heroicidad contra los Romanos, y otro exemplar semejante se refiere de los Naturales de la Villa de Valderasa

los á la Ciudad, porque yo temía, que como estaban los Enemigos tan juntos, y que no tenían por donde se rodear, queriendoles entrar por suerza, sin pelear podrían entre si ahogar los Españoles, y quería dende acá hacerles con los Tiros algun daño, porque saliessen de alsí para nosotros. E al Alguacil Mayor mande, que assímismo para otro día, que estubiesse apercibido para entrar con los Bergantines por un Lago de Agua grande, que se hacía entre unas Casas, donde estaban todas las Canoas de la Ciudad recogidas: y ya tenían tan pocas Casas, donde poder estar, que el Señor de la Ciudad andaba metido en una Canoa con ciertos Principales, que no sabían, que hacer de si, y de esta manera quedó concertado, que habíamos de entrar otro día por la mañana.

Siendo ya de día hize apercibir toda la Gente, y llevar los Tiros gruesos: y el día antes había mandado á Pedro de Albarado, que me esperasse en la Plaza de el Mercado, y no diesse combate fasta que yo llegasse; y estando ya todos juntos, y los Bergantines apercibidos todos por detras de las Casas de el Agua, donde estaban los Enemigos, mandé, que en oyendo soltar una Escopeta, que entrassen por una poca parte, que estaba por ganar, y echassen á los Enemigos al-Agua hacia donde los Bergantines habían de estar á punto: y aviséles mucho, que mirassen por Guautimucin, (1) y trabajassen de lo tomar á vida, porque en aquel punto cesaría la Guerra. E vo me subí encima de una Azotea, y antes del combate hablé con algunos de aquellos Principales de la Ciudad, que conocía, y les dije: " Que era la causa, porque su Señor no quería venir, , que pues se veían en tanto extremo, que no diessen , causa, á que todos pereciessen, y que lo llamassen, y ,, no obiessen ningun temor; ,, y dos de aquellos Principales pareció, que lo iban á llamar. E dende á poco GGGG bol-

<sup>(</sup>i) Por el Emperador Quatecmotzin,

bolvió con ellos uno de los mas Principales de todos aquellos, que se llamaba Ciguacoacin, y era el Capitan, y Gobernador de todos ellos, è por su Consejo se seguian todas las colas de la Guerra; y yo le mostré buena voluntad, porque se asegurasse, y no tubiesse temor: y al fin me dijo, que en ninguna manera el Señor vernía ante mi: y antes quería por allá morir, y que á él pesaba mucho de esto, que hiciesse vo lo que quisiesses y como vi en esto su determinacion, yo le dije: que se bolviesse á los suyos, y que él, y ellos se aparejassen, porque los quería combatir, y acabar de matar, y assí se fue. Y como en estos conciertos se pasaron mas de cinco horas, y los de la Ciudad estaban todos encima de los muertos, y otros en el Agua, y otros andaban nadando, y otros ahogandose en aquel Lago, donde estaban las Canoas, que era grande: era tanta la pena, que tenían, que no bastaba juicio á pensar, como lo podian sufrir; y no hacían sino salirse infinito número de Hombres, y Mugeres, y Niños hacia nosotros. Y por darse priesa al falir, unos á otros se echaban al Agua, y se ahogaban entre aquella multitud de muertos, que segun pareció, de el Agua salada, que bebían, y de la hambre, y mal olor, había dado tanta mertandad en ellos, que murieron mas de cincuenta mil Animas: Los cuerpos de las quales, porque nosotros no alcanzassemos fu necesidad, ni los echaban al Agua, porque los Bergantines no topassen con ellos, ni los echaban fuera de su conversacion, porque nosotros por la Ciudad no lo viessemos: y assi por aquellas Calles, en que estaban, hallabamos los montones de los muertos, que no había Persona, que en otra cosa pudiesse poner los pies; y como la Gente de la Ciudad se salía á nosotros, yo había proveido, que por todas las Calles estubiessen Espanoles para estorbar, que nuestros Amigos, no matassen á aquellos triftes, que talían, que eran fin cuento. Y tambien dije á todos los Capitanes de nuestros Amigos, que en ninguna manera confintiessen matar, á los que fa-

fahan: y no se pudo tanto estorbar, como eran tantos. que aquel día no mataron, y facrificaron mas de quince mil Animas; y en esto todavia los Principales, y Gente de Guerra de la Ciudad se estaban arrinconados, y en algunas Azoteas, y Cafas, y en el Agua, donde ni les aprovechaba disimulacion, ni otra cosa, porque no viessemos su perdicion, y su flaqueza muy á la clara: viendo que se venía la tarde, y que no se querían dar fize asentar los dos Tiros gruessos hacia ellos, para ver si se darían, porque mas daño recibieran en dar licencia á nuestros Amigos, que les entraran, que no de los Tiros, los quales ficieron algun daño. E como tampoco esto aprovechaba, mandé soltar la Escopeta: y en foltandola, luego fue tomado aquel rincon, que tenian, y echados al Agua, los que en él estaban, otros, que quedaban sin pelear, se rindieron; é los Bergantines entraron de golpe por aquel Lago, y rompieron por medio de la Flota de Canoas, y la Gente de Guerra, que en ellas estaba, ya no osaban pelear: y plugo á Dios, que un Capitan de un Bergantin, que se dice Garci Holguin, llegó en pos de una Canoa, en la qual le pareció, que iba Gente de manera: y como llevaba dos: ó tres Ballesteros en la Proa de el Bergantin, y iban encarando en los de la Canoa, ficieronle señal, que es-taba allí el Señor, que no tirassen, y saltaron de presto, y prendieronle á él, y aquel Guautimucin, (1) y aquel Señor de Tacuba, y á otros Principales, que con él estaban: y luego el dicho Capitan Garci Holguin me trujo allí á la Azotea donde estaba, que era junto al Lago al Señor de la Ciudad, y á los otros Principales presos: el qual como le fize sentar, no mostrandole riguridad ninguna, llegóse á mi, y dijome en su lengua: ", Que ya el había hecho todo, lo que de su parre era , obligado para defenderse á si, y á los suyos, hasta GGGGG2

<sup>(1)</sup> Este Quarecmotzin sue preso, y dié su Puñal, como despues se dirá para que le matassen: y es mucho que, como el Emperador Othoa, no se matasse á fi mismo.

GARTA DE RELACION

,, venir en aquel estado: que ahora siciesse de él lo que ,, yo quisiesses ,, y puso la mano en un puñal, que yo tenía, diciendome, que le diesse de puñaladas, y le matasse. (1) E yo le animé, y le dije, que no tubiesse temor ninguno: y assi preso este Señor, luego en esse punto cessó la Guerra, á la qual plugo á Dios nuestro Señor, dar conclusion Martes, día de Santo Hypólito, que sueron trece de Agosto (2) de mil, y quinientos, y veinte, y un años. De manera, que desde el día, que se puso Cerco á la Ciudad, que sue á treinta de Mayo del dicho año, hasta que se ganó, pasaron setenta y cinco días: en los quales Vuestra Magestad verá los trabajos, peligros, y desventuras, que estos sus Vasallos padecieron, en los quales mostraron tanto sus Personas, que las obras dan buen Testimonio de ello.

Y en todos aquellos setenta, y cinco días de el Cerco niaguno se pasó, que no se tubiesse combate con los de la Ciudad poco, ó mucho. Aquel día de la prission de Guautimucin, y toma de la Ciudad, despues de haber recojido el despojo, que se pudo haber, nos suimos al Real, dando gracias á nuestro Señor por tan señalada merced, y tan deseada Victoria, como nos había dado. (3)

Allí en el Real estube tres, ó quatro días, dando órden en muchas cosas, que convensan, y despues nos venimos á la Ciudad de Cuyoacan, donde hasta ahora hé estado, entendiendo en la buena órden gobernacion, y pacificacion de estas partes.

Recojido el Oro, y otras cosas, con parecer de

XII. Oro, que fe junto en Te mixtitan. Embra el Rey de Mechuacá Embajadores à ofrecerfe d Cortés, y buelven con ellos dos Españoles, y à que.

(2) En este día va el Excelentíssimo Señor Virrey, Real Acuerdo, Nobilísma Ciudad, y Caballeros á el Hospital de San Hipólito con el Estandarte, que

lleva el Alferez mayor de la Ciudad á tributar á Dios gracias.

<sup>(1)</sup> Palabras verdaderamente de un ánimo despechado; pero que prueban su grande valor, y estas mismas se refieren en las Historias de otros Capitanes Generales de Naciones muy cultas. D. Pedro el Cruel, y D. Enrique vinieron á las manos, y eran Hermanos naturales. Cleopatra se mató con Aspides: de los Emperadores Romanos se lee mayor crueldad en haberse matado á si mismos, por no ser muertos por los Vencedores.

<sup>(3)</sup> Dextera Donini fecit Virtutem, y alsí el triunfo, y Conquista se atribuyo principalmente á Dios.

DE D. FERNANDO CORTES.

los Oficiales de Vuestra Magestad, se hizo sundicion de ello: y montó, lo que se fundió mas de ciento, y treinta mil Castellanos, de que se dió el quinto al Tesorero de Vuestra Magestad, sin el quinto de otros derechos, que á Vuestra Magestad pertenecieron de Esclavos, y otras cofas, segun mas largo se verá por la Relacion de todo lo que á Vuestra Magestad perteneció, que irá firmado de auestros nombres. Y el Oro, que restó, se repartió, en mi, y en los Españoles, segun la manera, y servicio, y calidad de cada uno; demás del dicho Oro se hubieron ciertas Piezas, y Joyas de Oro, y de las mejores de ellas se dió el Quinto al dicho Tesorero de Vuestra Magestad.

Entre el despojo que se hubo en la dicha Ciudad, hubimos muchas Rodelas de Oro, (1) y Penachos, y Plumages, y cosas tan maravillosas, que por escrito no se pueden significar, ni se pueden comprehender, sino son vistas: y por ser tales, parecióme, que no se debían quintar, ni dividir, sino que de todas ellas se hiciesse servicio á V. Magestad: para lo qual yo hice juntar todos los Españoles, y les roque, que tubiessen por bien, que aquellas cosas se embiassen á Vuestra Magestad; y que de la parte, que á ellos vensa, y á mi, sirviessemos á V. M., y ellos holgaron de lo hacer de muy buena volutad: y con tal ellos, y yo embiamos el dicho servicio á Vuestra Magestad con los Procuradores, que los Consejos de esta Nueva-España embian.

Como la Ciudad de Temixtitan era tan principal, y nombrada por todas estas Partes, parece que vino á noticia de un Señor de una muy gran Provincia, que está setenta leguas de Temixtitan, que se dice Mechuacán, (2)

CO-

HHHH

(1) Rodelas de Oro es prueba evidente de la grandeza, y magnificencia de los Mexicanos, y se admiraron en toda la Europa las Piezas, que embió

<sup>(2)</sup> La Provincia de Michoacan es la que comprehende el Obispado de Valladolid, y otras distintas: es Frontera de los Chichimecas: su Etimología quiere decir. Tierra de Fescado, ó Michi; es abundante de todos Frutos, y la cosecha de Trigo muy grande. La principal Ciudad de esta Provincia era Patzquaro, donde assistian los Reyes Gentiles: allí se puso al principio la Silla Episcopal: à la parte del Sur está la Costa de Zacatula, de que antes hizo memoria Cortés.

CARTA DE RELACION

302 como la habíamos destruído, y asolados y considerando la grandeza, y fortaleza de la dicha Ciudad, al Señor de aquella Provincia le pareció, que pues que aquella no se nos había defendido, que no habría cosa que se nos amparasse: y por temor, ó por lo que á él le plugo, embióme ciertos Menfajeros, y de fu parte me dijeron por los Intérpretes de su Lengua, que su Señor había sabido. que nosotros eramos Valallos de un gran Señor : y que si vo tubiesse por bien, el, y los suyos lo querían tambien sery rener mucha amistad con nosotros. Y yo le respondi. que era verdad, que todos eramos Vasallos de aquel gran Señor, que era Vueltra Mageltad, y que á todos los que no lo quisiessen ser, les habíamos de hacer Guerra: y que su Señor, y ellos lo habían hecho muy bien. Y como yo, de poco acá, tenía alguna noticia de la Mar del Sur, informeme tambien de ellos, si por su Tierra podían ir allá: v ellos me respondieron, que si: y rogueles, que parque pudiesse informar à Vuestra Magestad de la dicha Mar, y de su Provincia, llevassen consigo dos Españoles, que les daría: y ellos dijeron, que les placia de muy buena voluntad; pero que ALII. Cortés para pasar al Mar había de ser por Tierra de un gran Seembia quatro not, con quien ellos tenían Guerra: y que á esta causa no

dos partes, pa- podían por ahora llegar á la Mar. Estos Mensajeros de Mera descubrir el chuacan estubieron aqui con migo tres, ó quatro días, y Mar del Sur, delante de ellos hice escaramuzar los de Caballo, para que y vuelven con alla lo contassen: y habiendoles dado ciertas Joyas, a ellos, respuesta, y no y á los dos Españoles despaché para la dicha Provincia de ticularidades Mechuacan.

de las Provine In arilla.

Como en el Capítulo antes de este he dicho, yo tecias que andue nía, muy Poderofo Señor, alguna noticia, poco había, de bieron, y mues la otra Mar del Sur, y sabía, que por dos, ó tres partes eslas Minas, de taba á doce, y á trece, y á catorce jornadas de aqui, estajando tomada ba muy ufano, porque me parecia, que en la descubrir se posesso de aquel hacia à Vueltra Magestad muy grande, y señalado servicio: -Mar, por el especialmente, que todos los que tienen alguna ciencia, y Rey, y levan. experiencia en la Navegaeion de las Indias, han tenido por muy cierto, que descubriendo por estas Partes la Mar del 

.... ... :

Sur, (1) se habían de hallar muchas Islas ricas de Oro, y Perlas, y Piedras preciosas, y Especería, y se habían de descubrir, y hallar otros muchos secretos, y cosas admirables: y esto han asirmado, y asirman tambien Personas de Letras, y experimentadas en la Ciencia de la Cosmografia. E con tal desco, y con que de mi pudiesse Vuestra Magestad recibir en esto muy singular, y memorable servicio, despache quatro Españoles, los dos por ciertas Provincias, y los otros dos por otras: y informados de las vías, que habían de llevar, y dadoles Personas de nuestros Amigos, que los guiassen, y fuessen con ellos, se partieron. E yo les mandé, que no parassen, hasta llegar à la Mar: y que en descubriendola, tomaisen la posefion Real, y corporalmente en nombre de Vueltra Magelfad; y los unos andubleron cerca de ciento y treinta leguas, por muchas, y buenas Provincias, sin recibir ningun estorvo: y llegaron a la Mar, y tomaron la posesion, y en señal pulieron Cruces en la Costa de ella. Y dende à ciertos días se volvieron con la Relacion de el dicho Descubrimiento, y me informaron muy particulara mente de todo, y me trujeron algunas Personas de los Nad turales de la dicha Mar: é tambien me trujeron muy buena muestra de Oro de Minas, (2) que hallaron en algunas de aquellas Provincias, por donde pasaron, la qual con otras muestras de Oro ahora embio á Vuestra Magestad: los otros dos Españoles se detubieron algo mas, porque andubieron cerca de ciento y cincuenta leguas por otra parte, halta llegar à la dicha Mar, donde assimismo tomaron la dicha polesion, y me trajeron larga Relacion de la Cos-HHHH2 ta 2

(z) Por el trabajo, y desvelo de Cortés se puede asirmar, que se descubrieron las Minas de Zacatecas, las de Potosí, las de Zacatula, las de Tasco, y otras, principalmente las de Guanaxuato, que tanto han rendido á la Corona, y

offan en la Provincia de Michoacan,

<sup>(1)</sup> Este alto Pensamiento de Cortés sue la causa de el descubrimiento de la Mar del Sur, de la Navegacion que despues hizo a el Golso de Californias; de la Navegacion a el otro Reyno del Perú, a Philipinas, é Islas de la Especería, por las Especias de Canela, Clavo, y Pimienta, conque tanto se entiquezen los Holandeses, y todo so descubierto hasta el día de hoy en Nueva-España, se se debe a Cortés: Calificase su inteligencia en la Geographia, Nautica, y otras ciencias, y el deseo essea de servir a Dios, y a su Rey.

204 CARTA DE RELACION

ta, y se vinieron con ellos algunos de los Naturales de ella. Y á ellos, y á los otros los recibi graciosamente; y con haberlos informado de el gran Poder de Vuestra Magestad, y dado algunas cosas, se volvieron muy contentos á sus Tierras.

XLIII. Embia Cortes d Sandoval à las Provincias de Tatadeteleo . Tuxtepeque , Guatuxco , y Aulicaba, que se babian rebe lade: y focorro a su Teniente en Guaxacaque. Hace fundar a Medellin, y fe rinden los de Guenuta

En la otra Relacion, muy Católico Señor, hice saber á Vueltra Magestad, como al tiempo que los Indios me desbarataron, y echaron la primera vez fuera de la Ciudad de Temixtitan, se habían rebelado contra el servicio de Vueltra Magestad todas las Provincias sujetas á la Ciudad, y nos habían hecho la Guerra, y por esta Relacion podrá Vuestra Magestad mandar ver, como habemos reducido á su Real servicio todas las mas Tierras, y Provincias, que estaban rebeladas. E porque ciertas Provincias. que están de la Costa de la Mar del Norte á diez, y quince, y á treinta leguas, (1) dende que la dicha Ciudad de Temixtiran se había alzado, ellas esfaban rebeladas, y los Nafurales de ellas habían muerto á traicion, y fobre feguro. mas de cien Españoles: y yo, hasta haber dado conclusion en esta Guerra de la Ciudad, no había tenido posibilidad para embiar sobre ellos. Acabados de despachar aquellos Españoles, que vinieron de descubrir la Mar del Sur. determiné de embiar à Gonzalo de Sandoval, (2) Alguacil Mayor, con treinta y cinco de Caballo, y docientos Espanoles, y Gente de nueltros Amigos, y con algunos Principales, y Naturales de Temixtitan, à aquellas Provincias. que se dicen Tatacterelco, y Tuxtepeque, y Guatuxco, y Aulicaba, y dádole instruccion de la órden, que habia de tener en-esta jornada, se comenzó á aderezar para la hacer-

En

<sup>(</sup>r) Aqui se entiende la Huasseca, la Misteca, y otras Provincias, que están cerca de el Seno Mexicano.

<sup>(1)</sup> Gonzalo de Sandoval fue natural de Medellin, fue Compañero de Cortés en todos sus trabajos, y Conquistas de Yucatan, y México, de que sue Gobernador poco tiempo, y con muchas disputas por parte de Estrada. Era Alguacil Mayor de Villa Rica, ó Vera-Cruz-

En esta sazon, el Teniente, que yo había dejado en la Villa de Segura de la Frontera, que es en la Provincia de Tepeaca, vino á esta Ciudad de Cuyoacan, y hizome saber, como los Naturales de aquella Provincia, y de otras á ella comarcanas, Vafallos de Vueftra Magestad, recibian dano de los Naturales de una Provincia, que se dice Guaxacaque, que les facían Guerra, porque eran nuestros Amigos: y que demas de ser necesario poner remedio á esto, era muy bien asegurar aquella Provincia de Guaxacaque, (1) porque estaba en Camino de la Mar del Sur: y pacificandole, sería cosa muy, provechola, assi para lo dicho, como para otros efectos, de que adelante haré Relacion à Vuestra Magestad; y el dicho Teniente me dijo, que estaba muy particularmente informado de aquella Provincia, y que con poca Gente la podría sojuzgar, porque éstando Yo en el Real sobre Temixitan, él había ido á ella, porque los de Tepeaca le ahincaban, que fuesse á hacer Guerra á los Naturales de ella; pero como no había llevado mas de veinte, ó treinta Españoles, le habían fecho bolver, aunque no tanto de espacio, como él quisiera. E yo, vista su Relacion, dile doce de Caballo, y ochenta Españoles; y el dicho Alguacil Mayor, y Teniente se partieron con su Gente de esta Ciudad de Cuyoacan á treinta de Octubre de el año de quinientos, y veinte, y uno. Y llegados á la Provincia de Tepeaca, ficieron allí sus alardes, y cada uno se partió á su Conquista; y el Alguacil Mayor, dende á veinte, y cinco días, me escribió, como había llegado á la Provincia de Guatusco: y que aunque llevaba harto recelo, que se había de ver en aprieto con los Enemigos, porque era Gente muy diestra en la Guerra, y tenían muchas fuerzas en su Tierra, que había placido á Nuestro Señor, que habían falido de Paz; y que aunque no había llegado á las

<sup>(1)</sup> La Provincia de Guaracaque, que llama Cortés, es Huaracac, que hoy es Oaraca, confinante con la Diocesis de la Puebla.

otras Provincias, que tenía por muy cierto, que todos los Naturales de ellas se le vernian à dar por Vasallos de Vueltra Magestad; y dende á quince días obe Cartas suvas, por las quales me hizo saber, como había pasado mas adelante, y que toda aquella Tierra estaba ya de Paz; y que le parecía, que para la tener segura, era bien poblar en lo mas á propósito de ella, como mucho antes lo habíamos puesto en plática; y que viesse: lo que cerca de ello debia hacer. Yo le escribí, agradeciendole mucho, lo que había trabajado en aquella su jornada en Servicio de Vueltra Mageltad: y le hize faber, que me parecía muy bien lo que decía, acerca del poblar: y embiéle à decir, que ficiesse una Villa de Españoles en la Provincia de Tuxtebeque, (1) y que le pusiesse nombre Medellins y embiéle su Nombramiento de Alcaldes, y Regidores, y otros Oficiales: á los quales todos encargue, miraffen todo lo que conviniesse al Servicio de Vuestra Magestad, y al buen tratamiento de los Naturales.

El Teniente de la Villa de Segura la Frontera se partió con su Gente á la Provincia de Guaxaca con mucha Gente de Guerra de aquella Comarca, nuestros Amigos; y aunque los Naturales de la dicha Provincia se pusieron en resistirle, y peleó dos, ó ó tres vezes con ellos muy reciamente, al fin se dieron de Paz, sin recibir ningun daño; y de todo me escribió particularmente, y me informó, como la Tierra era muy buena, y rica de Minas, (2) y me embió

ma

(1) Tuxtepec, en la Diocetis de Oaxaca, en que está la Provincia de Tututepec; el Pueblo de Tuchitepec, y otros muy parecidos en el nombre.

<sup>(2)</sup> Estas Minas no estan aoy corrientes, y todo el trabajo se emplea en la Grana, o Cochinilla, que se cria en los Tunales, o Higueras sinas de este Pais, pegandose el Gusanillo à las Palinas de las hojas, que han de estar muy limpias, y sin espinas. Los Gusanos, o Cochinillas Madres se somentan con el calor de el Cuerpo, como el Gusano de la Seda: à su tiempo se esparcen por las hojas de el Nopal, y allí hacen su cria. Esta Cochinilla es de mucho aprecio; pero mas singular es el Caracol, que se pesca en las Costas de Nicaragua, y Santiago de Veraguas, que cria dentro una ampolísta de Licor, que es la verdadera Púrpura, o Múrrice, pues sin mas, que pasar un hilo por aquel humor, queda persectamente tenido, y labandolo, se resina mas. Se coje en las crecientes de la Luna, y despues de aprovechado, se arroja en la Playa, y en otra creciente buelve á dar el Licor.

una muy singular muestra de Oro de ellas, que tambien embio à Vuestra Magestad, y el se quedó en la dicha Provincia, para hacer de allí, lo que le embiasse à mandar.

Haviendo dado órden en el despacho de estas dos Conquistas, y sabiendo el buen sucesso de ellas, y viendo como yo tenía ya pobladas tres Villas de Españoles, y que conmigo estaban copia de ellos en esta Ciudad de Cuyoacan, habiendo platicado, en que parte haríamos otra Poblacion al rededor de las Lagunas, porque de esta había mas necesidad para la seguridad, y sossego de todas estas partes: y assimismo viendo, que la Ciudad de Temixtitan, que era cosa tan nombrada, y de que tanto caso, y memoria siempre se ha fecho; pareciónos, que en ella era bien poblar, porque estaba toda destruida: y yo repartí los Solares á los que se asentaron por Vecinos; y hizose nombramiento de Alcaldes, y Regidores, en Nombre de Vueltra-Magestad, segun en sus Reynos se acostumbra; y entre tanto que las Casas se hacen, acordamos de estar, y residir en esta Ciudad de Cuyoacan, donde al presente estamos, de quatro, ó cinco meses acá, que la dicha Cindad de Temixtitan se va reparando, està muy hermosa; y crea Vuestra Magestad, que cada día se irá ennobleciendo en tal manera, que como antes fue Principal, y Señora de todas estas Provincias, que lo será tambien de aquí adelante: (1) y se hace, y hara de tal manera, que los Españoles esten muy fuertes, y feguros, y muy Señores de los Naturales: y de manera, que de ellos en ninguna forma puedan ser ofendidos.

En este comedio, el Señor de la Provincia de Tecoantepeque, que es junto á la Mar del Sur, y por donde la descubrieron los dos Españoles, me embió cier-

III2 tos

XLIV. Reedia ficase Temixtid tan, y fe reparten Solares. El Schor de Tue tutepec embia Presetes à Cor. tes con sus Principales, y à dar la obs= diencia. Buelven los Españo. les, que fueron d Mechuacan, muchos C012 Principales Inº dios: y buelven admirados de lo que les bizover Cortés, y muy contétos con un Presente para fu Rey Caculo cin.

<sup>(1)</sup> Este Pronóstico de Cortés ha salido tan cierto, como que México es una de las Ciudades mas hermosas de el Mundo, y cabe en ella mucha mejora, y con sacilidad, por estar situada en medio de un ameníssimo Valle, abundancia de Aguas, y benignidad de Clima.

308 CARTA DE RELACION

tos Principales, y con ellos se embió á ofrecerpor Wafallo de Vuestra Magestad, y me embió un presente de ciertas Joyas, y Piezas de Oro, y Plumages, lo qual todo se entregó al Tesorero de Vuestra Magestad, y yo les agradect á aquellos Mensajeros, lo que de parte de su Señor me dijeron y les di ciertas cosas, que le lle-

vassen, y se bolvieron muy alegres.

Assimismo vinieron á esta sazon los dos Españoles, que habían ido á la Provincia de Mechuadan, por donde los Mensajeros, que el Señor de alli me había embiado, me habían dicho, que tambien por aquella parte se podía ir á la Mar del Sur salvo, que había de ser por Tierra de un Señor, que era su Enemigo: y con los dos Españoles vino un Hermano del Señor de Mechuacan. y con el otros Principales, y Servidores, que pasaban de mil Personas; á los quales yo recibí, mostrandoles mucho amor: é de parte del Señor de la dicha Provincia, que se dice Calcucin, me dieron para Vuestra Magestad un Presente de Rodelas de Plata, que pesaron tantos Marcos, y otras cosas muchas, que se entregaron al Tesorero de Vuestra Magestad; y porque viessen nuestra manera, y lo contassen allá á su Señor, hize salir & todos los de Caballo á una Plaza, y delante de ellos corrieron, y escaramuzaron; y la Gente de Pie salió en ordenanza, y los Escopeteros soltaron las Escopetas: y con el Artillería fize tirar á una Torre, y quedaron todos muy espantados de ver lo que en ella se hizo, y de ver correr los Caballos: y hicelos llevar á ver la deftruccion, y asolamiento de la Ciudad de Temixtitan, que de la ver, y de ver su fuerza, y fortaleza, por estaren el Agua, quedaron muy mas espantados. E á cabo de quatro, ó cinco días, dandoles muchas cosas para su Senor, de las que ellos tienen en estima, y para ellos, se partieron muy alegres, y contentos.

Antes de ahora hé hecho Relacion á Vuestra Magestad del Rio de Pánuco, que es la Costa abajo de la Villa de la Vera-Cruz, cincuenta, ó sesenta leguas, al qual.

XLV. Sabe Cortes la llega: da de Chris toval de Tapia d Nueva Ef paña, para gobernarla; y ref. puesta que le die, y orden a Fr. Pedro Mel. garejo, para bacer lo conve. niente al Real Servicio. Tratan de rebelarse los de Méxi. co, y Temixtisan, y come.

is .

9-5

r..

. . .

₹. ÷

. . .

\*C1, .

an in in

5:1:

40

4 77 1

%

los

DE D. FERNANDO CORTES. los Navios de Francisco de Garay (1) habían ido dos, ó tres veces, y aun recibido harto daño de los Naturales de el dicho Rio, por la poca manera, que se habían dado los Capitanes, que allí había embiado en la contratacion, que habían querido tener con los Indios. E despues yo, viendo que en toda la Costa de la Mar del Norte hay falta de Puertos, y ninguno hay tal, como aquel del Rio, é tambien porque aquellos Naturales de él habían de antes venido à mi à se ofrecer por Vasallos de Vuestra Magestad, y ahora han hecho, y hacen Guerra á los Vasallos de Vueltra Magestad, nuestros Amigos, tenía acordado de embiar alla un Capitan con cierta Gente, y pacificar toda aquella Provincia: y si fuesse Tierra tal para poblar, hacer alli en el Rio una Villa, porque todo lo de aquella Comarca se asegurarías y aunque eramos pocos, y derramados en tres, ó quatro partes, y tenía par esta causa alguna contradiccion, para no facar mas Gente de aqui, empero, assi por socorrer à nueltros Amigos, como porque despues que se babía ganado la Ciudad de Temixtiran. habían venido Navios, y habían trahído alguna Gente, y Caballos, hice aderezar veinte y cinco de Caballo, y ciento y cincuenta Peones, y un Capitan con ellos, para que fueffen al dicho Rio. Y estando despachando á este Capiran, me escribieron de la Villa de la Vera-Cruz, como alli, al Puerto de ella había llegado un Navio, y que en el venía Christoval de Tapia, Veedor de las Fundiciones de la Isla Española, de el qual otro día siguiente recibi una Carta, por la qual me hacía faber, que su venida á esta Tierra era para tener la Gobernacion de ella, por mandado de Vueltra Mageltad, y que de ello trahía sus Provisiones Reales, de las quales en ninguna parte quería hacer presentacion, hasta que nos viessemos; lo qual quisiera que fuera luego; pero que como trahía las Bestias fatigadas de la Mar, no se había metido en camino, y

## KKKK

que me rogaba, que diessemos órden como nos viessemos,

<sup>(1)</sup> Este es el Cobernador de la Isla de Jamayea, que echó Cortés de Yucatan, y sue rechazado de la Costa de Tampico, y Rio de Pánuco

ó él viniendo acá, ó yo yendo allá á la Costa de la Mar. E como recibí su Carta, luego respondí á ella. diciendole, que holgaba mucho con su venida: y que no pudiera venir Persona proveida por mandado de Vuestra Magestad à tener la Gobernacion de estas Partes, de quien mas contentamiento tubiera; assí por el conocimiento. que entre nosotros había, como por la crianza, y vecindad, que en la Isla Española habíamos tenido. E porque la pacificacion de estas Partes no estaba aun tan soldada, como convenía, y de qualquiera novedad se daría ocasion de alterar à los Naturales: é como el Padre Fr. Pedro Melgarejo de Urrea, Comisario de la Cruzada, se había hallado en todos nuestros trabajos, y sabía muy bien en que estado estaban las cosas de aca, y de su venida Vuestra Magestad había sido muy servido, y nosotros aprovechados de su Doctrina, y Consejos: yo le rogué, con mucha instancia, que tomasse trabajo de se ver con el dicho Tapia, y viesse las Provisiones de Vuestra Magestad; y pues él, mejor que nadie, sabía lo que convenia á su Real servicio, y al bien de aquestas Partes, que el diesse orden con el dicho Tapia, en lo que mas conviniesse, pues tenía concepto de mi, que no excedería un punto de ello; lo qual yo le rogué en presencia de el Tesorero de Vuestra Magestad: y él assimilmo se lo encargó mucho. Y el se partió para la Villa de la Vera-Cruz, donde el dicho Tapia estaba: y para que en la Villa, o por donde viniesse el dicho Veedor se le hiciesse todo buen servicio, y acogimiento, despaché al dicho Padre, y á dos, ó tres Personas de bien, de los de mi Compañía; y como aquellas Personas se partieron, yo quedé esperando su respuesta: y en tanto que aderezaba mi partida, dando órden en algunas cosas, que convenían al servicio de Vuestra Magestad, y á la pacificacion, y sosiego de estas Partes, dende á diez, ó doce días, la Justicia, y Regimiento de la Villa de la Vera-Cruz me escribieron. como el dicho Tapia había hecho presentacion de las Provisiones, que trahía de Vuestra Magestad, y de sus Gobernadores en su Real Nombre, y que las habían obedecido. con toda la reverencia que se requerías y que en quanto al cumplimiento, habían respondido, que porque los mas de el Regimiento estaban acá con migo, que se habían hallado en el Cerco de la Ciudad, ellos se lo harían saber, y todos harían, y cumplirían lo que fuesse mas servicio de Vuestra Magestad, y bien de la Tierra: y que de esta respuesta el dicho Tapia había recibido algun desabrimiento, y aun había tentado algunas cosas escandalosas. E como quiera que á mi me pesaba de ello, les responds, que les rogaba, y encargaba mucho, que mirando principalmente el servicio de Vuestra Magestad, trabajassen de contentar al dicho Tapia, y no dar ninguna ocasion á que hubiesse ningun bullicio: y que yo estaba de camino, para me ver con él, y cumplir lo que Vuestra Magestad mandaba, y mas su servicio fuesse. Y estando ya de camino, y impedida la ida de el Capitan, y Gente, que embiaba al Rio de Pánuco: porque convenía, que yo salido de aqui, quedasse muy buen recaudo, los Procuradores de los Concejos de esta Nueva-España me requirieron, con muchas protestaciones, que no saliesse de aqui, porque como toda esta Provincia de México, y Temixtitan había poco que se había pacificado, con mi ausencia se alborotaria, de que podía feguir mucho deservicio á Vuestra Magestad, y desasosiego en la Tierra: y dieron en el dicho su Requerimiento otras muchas causas, y razones, por donde no convenía que yo saliesse de esta Ciudad al presente; y dijeronme, que ellos, con Poder de los Concejos, irían á la Villa de la Vera-Cruz, donde el dicho Tapia estaba, y verian las Provisiones de Vuestra Magestad, y harían todo · lo que fuesse su Real servicio; y porque nos pareció ser assí necesario, y los dichos Procuradores se partían, escribí con ellos al dicho Tapia, haciendole saber lo que pasaba: y que yo embiaba mi Poder á Gonzalo de Sandoval, Alguacil Mayor, y á Diego de Soto, y á Diego de Valdenebro, que estaban allá en la Villa de la Vera-Cruz, para que en mi nombre, juntamente con el Cabildo de ella, y con los

Procuradores de los otros Cabildos, viessen, y hiciessen lo que fuesse servicio de Vuestra Magestad, y bien de la Tierra, porque eran, y son Personas, que assi lo habían de cum-plir. Allegados donde el dicho Tapia estaba, que venía ya de camino, y el Padre Fr. Pedro se venía con el, requirieronle, que se volviesse: y todos juntos se volvieron á la Ciudad de Cempual; y allí el dicho Christoval de Tapia, presentó las Provisiones de Vuestra Magestad, las quales todos obedecieron, con el acatamiento, que á Vuestra Magestad se debes y en quanto al cumplimiento de ellas dijeron, que suplicaban para ante Vuestra Magestad, porque assí convenía á su Real servicio, por las causas, y razones de la misma suplicacion (1) que hicieron, segun que mas largamente pasó: y los Procuradores, que van de esta Nueva-España, lo llevan signado de Escribano público. Y despues de haber pasado otros Autos, y Requerimientos, entre el dicho Veedor, y Procuradores, se embarcó en un Navio suyo, porque assí le fue requerido: porque de su estada, y haber publicado, que el venia por Goe bernador, y Capitan de estas Partes, se alborotaban: y tenían estos de México, y Temixtitan ordenado con los Naturales de estas Partes, de se alzar, y hacer una gran Traicion, que à falir con ella, hubiera sido peor que la pasada; y sue, que ciertos Indios de aqui de México, concertaron con algunos de los Naturales de aquellas Provincias, que el Alguacil Mayor había ido á pacificar, que viniessen a mi a mucha priesa, y me dijessen, como por la Costa andaban veinte Navios con mucha Gente, y que no salian á Tierra: y que porque no debía ser buena Gente, si yo quería ir allá, y ver lo que era, que ellos se aderezarían, y irían de Guerra con migo á me ayudar: y para que los creyesse, trajeronme la figura de los Navios en un Papel. Y como secretamente me hicieron sa-

<sup>(1)</sup> Y justissimamente, porque acabado de hacer Cortés una Conquista tan memorable, perdería el Soberano lo Conquistado, si Cortés perdía su Crédito, y era abatido.

ber esto, luego conoci iu intencion, y que era maldad, y rodeado para verme fuera de esta Provincia; porque como algunos de los Principales de ella habían fabído. que los días antes yo estaba de partida, y vieron que me estaba quedo, habían buscado esta otra manera: v yo difimulé con ellos, y despues prendí á algunos, que lo habian ordenado. De manera, que la venida de el dicho Tapia, y no tener experiencia de la Tierra, v Gente de ella, causó harto bullicio, y su estada ficiera mucho daño, si Dios no lo obiera remediado: v mas servicio obiera fecho á Vuestra Magestad, estando en la Isla Española, dejar su venida, y consultarla primero á Vueltra Magestad, y facerle saber el estado, en que estaban las cosas de estas partes, pues lo había sabido de los Navios, que yo había embiado á la dicha Isla por socorro, y sabía claramente haberse remediado el escándalo, que le esperaba haber con la venida de la Armada de Pánfilo de Narvaez, aquel que principalmente por los Gobernadores, y Consejo Real de Vuestra Magestad había sido proveido: (1) mayormente, que por el Almirante, y Jucces, y Oficiales de Vuestra Magestad, que residen en la dicha Isla Española, el dicho Tapia había sido requerido muchos vezes, que no curasse de venir à estas partes, sin que primero Vuestra Magestad suesse informado, de todo lo que en ellas ha sucedido: y para ello le sobreseyeron su venida só ciertas penas: el qual con formas, que con ellos tubo, mirando mas su parricular interes, que á lo que al Servicio de Vueltra Magestad convenía, trabajó, que se le alzasse el sobreseimiento de su venida. Hé secho Relacion de todo ello á Vuestra Magestad, porque quando el dicho Tapia se partió, los Procuradores, y yo no la ficimos, porque él no fuera buen Portador de nuef-LLLL

<sup>(1)</sup> Y si Dios no lo lubiera remediado estarían los Gentiles en su Imperio, pues á Narvaca no le movía el Zelo de la Propagacion de la Fé, sino la emvidia á Cortés.

tras Cartas: y tambien porque Vuestra Magestad vea: y crea, que en no recibir al dicho Tapia Vueltra Magestad fue muy servido, segun que mas largamente se

probará cada, y quando fuere necesario.

XLVI. Pedro de Albarado da noticia à Cortes de baber su. jetado à Tutu. tebeque, Provincia rica de Minas: y de la Traicion que babia de/eubierto contra el Cacique de ella, y fu Hijo: y de la pose-Con, que babia tomado de el Mar del Sur. Por la Conjus racion contra Cortés descua bierta, es condenado a muero re Antonio de Villafaña.

En un Capitulo antes de este hé fecho saber á Vuestra Magestad como el Capitan, que había embiado á conquistar la Provincia de Guaxaca la tenía pacífica. y estaba esperando alli para ver lo que le mandaba: y porque de ju Persona había necesidad, y era Alcalde. y Teniente en la Villa de Segura la Frontera, le escribi. que los ochenta Hombres, y diez de Caballo, que tenia los diesse á Pedro de Albarado, al qual embiaba á conquistar la Provincia de Tatutepeque, (1) que es quarenta leguas adelante de la de Guaxaca, junto á la Mar de el Sur, y hacian mucho daño, y Guerra, á los que se habían dado por Vafallos de Vueltra Mageltad: y á los de la Provincia de Tecoatepeque, porque nos hibian dejado por su Tierra entrat à descubrir la Mar del Sur; y el dicho Pedro de Albarado se partió de esta Cindad al último de Henero de este presente año: y con la Gente, que de aquí llevó, y con la que recibió en la Provincia de Guaxaca, juntó quarenta de Caballo, y doscientos Peones: en que había quarenta Ballesteros, y Escopeteros, y dos Tiros pequeños de Campo; y dende á veinte días recibi Cartas del dicho Pedro de Albarado. como chaba de Camino para la dicha Provincia de Tatutepeque, y que me hacía faber, que había tomado ciertas espías naturales de ella: y habiendose informado de ellas, le habían dicho: que el Señor de Tatutepeque con su Gente, le estaba esperando en el Campo, y que él iba con propósito de hacer en aquel Camino toda fo pofibilidad por pacificar aquella Provincia, y porque para ello demas de los Españoles llevaba mucha, y buena Gente de Guerra. Y estando con mucho deseo, esperando la sucesion de este negocio, á quatro de Mar-

ZO

zo de este mismo año, recibi Cartas del dicho Pedro de Albarado (1) en que me fizo faber, como él había entrado en la Provincia: y que tres, ó quatro Poblaciones de ella se habían puesto en resistirle; pero que no habian perseverado en ello, y que habían entrado en la Poblacion, y Ciudad de Tatutepeque, y habían fido bien recibidos, á lo que habían mostrado: y que el Señor, que le había dicho, que se aposentatle allí en unas Casas grandes suyas, que tenían la cobertura de Paja, y que porque cran en lugar algo no provechoso para los de Caballo, no habían querido fino abajarse á otra parte de la Ciudad, que era mas llano; y que tambien lo había fecho, porque luego entonces había fabido, que le ordenaban de matar à él, y à todos de esta manera: que como todos los Españoles estubiessen aposentados en las Casas, que eran muy grandes, à media noche les pusiessen fuego, y los quemessen á todos. Y como Dios le había descubierto este negocio, había disimulado, y llevado configo á lo bajo al Señor de la Provincia, y un Hijo suyo: y que los había detenido, y tensa en su poder como presos, y le habían dado veinte, y cinco mil Castellanos; y que creía, que segun los Vasallos de aquel Señor, le decían, que tenía mucho Telore: y que toda la Provincia estaba tan pacífica, que no podía ser mas, y que tenían sus Mercados, y Contratacion, como antes; y que la Tierra era muy rica de Oro de Minas, (2) y que en su presencia le habían sacado una muestra, la qual me embió: y que tres días antes había estado en la Mar, y tomado la posession de ella por Vuestra Magestad, y que en su presencia habían sacado una mues-LLLL<sub>2</sub>

(1) Natural de Badajoz: á el fin sue ingrato á Cortés; murió desgraciadamente, y su Muger, é Hijos ahogados en una Inundacion de Goatemala: su Familia, ó Detecndencia en México, era la de Salcedo.

<sup>(2)</sup> Este O10 de Minas de Goatemala le cogían los Indios en los Rios, ó eran Mantas tuperficiales, pues á el presente no hay Minas tan ricas, como en otras partes.

tra de Perlas, (2) que tambien me embió, las quales con la muestra del Oro de Minas embio á Vuestra Ma-

gestad.

Como Dios nuestro Señor encaminaba bien esta negociacion, y iba cumpliendo el deseo, que yo tengo de servir à Vuestra Magestad en esto de la Mar de el Sur, por ser cosa de tanta importancia, hé proveido con mucha diligencia, que en la una de tres partes por dó yo hé descubierto la Mar, se hagan dos Carabelas medianas, y dos Bergantines; las Carabelas para descubrir, y los Bergantines para seguir la Costa; y para ello hé embiado con una Persona de recaudo bien quarenta Españoles, en que van Maestros, y Carpinteros de Ribera, y Aserradores, y Herreros, y Hombres de la Mar: y hé proveido á la Villa por Clavazon, y Velas, y otros aparejos necesarios para los dichos Navios, y je dará roda la priesa, que sea posible para los acabar, y echar al Agua; lo qual fecho, crea Vuestra Megestad. que será la mayor cosa, y en que mas Servicio redundará á Vuestra Magestad, despues, que las Indias se han descubierto.

Estando en la Ciudad de Tesaico, antes que de allí saliesse á poner Cerco á la de Temixtitan, aderezandonos, y forneciendonos de lo necesario para el dicho Cerco, bien descuydado de lo que por ciertas Personas se ordenaba, vino á mi una de aquellas que era en el concierto, y sizome saber, como ciertos Amigos de Diego Velazquez, que estaban en mi Compañía, me tenían ordenada Traycion para me matar: y que entre ellos habían, y tenían elegido Capitan, y Alcalde Mayor, y Alguacil, y otros Osiciales: y que en todo caso lo remediasse, pues vesa, que demas de el escándalo, que se seguiria por lo de mi Persona, estaba claro, que ningun Español escaparía, viendonos rebueltos á los unos, y à los otros: y que para esto no solamente hallarsa-

mos

<sup>(2)</sup> Aun hoy hay pesquería de Perlas.

mos á los Enemigos apercebidos, pero aun los que teníamos por Amigos, trabajarían de nos acabar á todos. E como yo vi que se me había rebelado tan gran Traicion, dí gracias á nuestro Señor, porque en aquello consistía el remedio. E luego hice prender al uno, que era el principal agresor, el qual espontaneamente confesó, que él había ordenado, y concertado con muchas Personas, que en su confesion declaró, de me prender, ó matar, y tomar la Gobernacion de la Tierra por Diego Velazquez, y que era verdad, que tenía ordenado de hacer Capitan, y Alcalde Mayor, y que él había de ser Alguacil Mayor, y me habia de prender, ó matar: y que en esto eran muchas Perfonas, que él tenía puestas en una copia, la qual se halló en su Posada, aunque hecha pedazos, con algunas de las dichas Personas, que declaró él había platicado lo susodicho; y que no solamente esto se había ordenado allí en Tesaico, pero que tambien lo había comunicado. y puesto en plática, estando en la Guerra de la Provincia de Tepeaca. E vista la confesion de este, el qual se decía Antonio de Villafaña, que era Natural de Zamora. (1) y como se certificó en ella, un Aicalde, y yo lo condenamos à muerte, la qual se ejecutó en su Persona. Y caso que en este delito hallamos otros muy culpados, disimulé con ellos, haciendoles obras de Amigos, porque por ser el caso mio, aunque mas propriamente se puede decir de Vuestra Magestad, no he querido proceder contra ellos rigurosamente: la qual disimulación no ha hecho mucho provecho, porque despues acá algunos de esta Parcialidad de Diego Velazquez han buscado contra mi muchas asechanzas, y de secreto hecho muchos bullicios, y escándalos. en que me ha convenido tener mas aviso de me guardar de ellos, que de nuestros Enemigos. Pero Dios nuestro Señor MMMM :

<sup>(</sup>t) Aqui se experimentó la Justicia de Cortés, que sin atender à Paises, ni Personas hizo exemplar castigo con este Sugeto, de el que dicen otros, que se tragó parte de el Papel de la Conjuracion, y que en la parte que le sacaron de la Garganta, le encontraron los nombres de algunos Conjurados. Debo advertir, que no es lo mismo el Apellido de Villasaña, que el de Villasañe, de el que hay en Zamora, Leon, y otras Partes Familias muy distinguidas; y no es nuevo tomar los Apellidos mejores los Hombres de mas baxa calidad.

lo ha siempre guiado en tal manera, que sin hacer en aquellos castigo, ha habido, y hay toda pacificacion, y tranquilidad: y si de aqui adelante sintiere otra cosa, cas-

tigarse ha conforme à lusticia.

XLVII. Don Fernando, Senor de Tezcuco, muere, y suce de, de orden de Cortes, Su Her mano, que se Hamo D. Carlos en el Bau. tismo. Embia Cortes à reconocer el Volcan cerca de Gua. xocingo, y Tlax cala, y traben Azufre. Dispo ficiones que dió Cortés para cofervar les Caftellanos.

Despues que se tomó la Ciudad de Temixtitan. estando en esta de Cuyoacan, falleció D. Fernando, Señor de Tesaico, de que á todos nos pesó, porque era muy buen Vafallo de Vuestra Magestad, y muy Amigo de los Christianos; y con parecer de los Señores, y Principales de aquella Ciudad, y su Provincia, en Nombre de Vuestra Magestad, se dió el Señorio á otro Hermano suyo menor, el qual se bautizó, y se le puso nombre D. Carlos; y segun de él hasta ahora se conoce, lleva las pisadas de su Hermano, y aplacele mucho nuestro hábito, y conversacion.

En la otra Relacion hice saber á Vuestra Magestad; como cerca de las Provincias de Tascaltecal, y Guaxocingo, había una Sierra redonda, y muy alta, de la qual salía casi á la continua mucho humo, que iba como una Saeta derecho hacia arriba. E porque los Indios nos daban á entender, que era cosa muy mala, y que morsan los que alli subian, vo hice à ciertos Españoles, que subiessen, v viessen de la manera que la Sierra estaba arriba. E á la sa. zon que subieron, salió aquel humo con tanto ruido, que ni pudieron, ni osaron llegar á la boca: y despues acá yo hice ir allá á otros Españoles, y subieron dos veces, hasta llegar á la boca de la Sierra, dó fale aquel humo: (1) y habia de la una parte de la boca á la otra, dos tiros de Ballesta, porque hay en torno quasi tres quartos de legua; y tiene tan gran hondura, que no pudieron ver el cabo; y alli al rededor hallaron algun Azufre, (2) de lo que el humo expele. Y estando una vez allá, oyeron el ruido grande, que trahía el humo, y ellos dieronse priesa á se bajars pero antes que llegassen al medio de la Sierra, ya venían rodando infinitas piedras, de que se vieron en harto peli-

gro:

<sup>(1)</sup> De lo que los Autores enseñan de el Etna de Sicilia, ó Mongibelo, y de el Vesubio junto á Nápoles, se conocerá lo mismo acá en la América.

<sup>(2)</sup> Con este Azufre se hizo Pólvora; y es digno de notar, que desde este tiempo acá no ha habido Persona, que se haya atrevido á subir á la boca de el Volçan: en Goatemala hay otros dos Volcanes, uno de Fuego, y otro de Agua, y tambien hay Volcanes en Nicarahua,

DE D. FERNANDO CORTES.

315

gro: y los Indios nos tubieron á muy gran cola, ofar ig

á donde fueron los Españoles.

Por una Carra mia hice faber à Vueltra Magestade como los Naturales de estas Partes eran de mucha mas capacidad, que no los de las otras Islas, que nos parecian de tanto entendimiento, y razon, quanto á uno medianamente basta para ser capazi y que á esta causa me parecia cosa grave, por entonces, compelerles à que sirvies sen à los Españoles de la manera que los de las otras Islas; y que tambien, cesando aquesto, los Conquistadores, y Pobladores de estas Partes no se podían sustentar. E que para no constreñir por entonces á los Indios, (1) y que los Españoles se remediassen, me parecía, que Vuestra Magestad debia mandar, que de las Rentas, que acá pertenecen á Vuestra Magestad, fuessen socorridos para su gasto, y sustentacion: y que sobre ello Vuestra Magestad mandasse proveer lo que fuesse mas servido, segun que de todo mas largamente hice á Vuestra Magestad Relacion. E despues acá, vistos los muchos, y continuos gastos de Vuestra Magestad, y que antes debiamos por todas vias, acrecentar sus Rentas, que dar causa á las gastar; y visto tambien el mucho tiempo, que habemos andado en las Guerras, y las necesidades, y deudas, en que à causa de ellas todos estábamos puestos, y la dilación que había en lo

## MMMM 2

<sup>(1)</sup> La Tierra de los Indios se dió en encomienda á los Españoles, y por esto se llamaron Encomenderos, y tenían los Indios á su servicio; despues han salido las Leyes en savor de la libertad de los Indios, y se han teñalado Tierras á estos: es á saber, á cada Pueblo 600. varas á cada uno de los quatro vientos á lo menos, y conservando á otros las Posesiones, y Mercedes, que tienen hechas por su Magestad, y Exmos. Señores Virreyes; y con razon, pues son los Labradores de la Tierra, sin ellos quedaría sin cultivo, y el motivo de embiarse tanta Riqueza de Nueva-España, es porque hay Indios: Nueva España mantiene con Situados á las Islas Philipinas, que en lo ameno es un Paraiso terrenal; á la Isla de Cuba, y Plaza de la Habana, no obstante que abunda de mucho azucar, y Cacao: á la Isla de Puerto-Rico, que parece la mas fértil de toda la América, y á otras Islas: ultimamente la Flota, que sale de Vera-Cruz para España, es la mas interesada de todo el Mundo en crecida suma de Moneda, y todo esto, en mi concepto es, por que hay Indios, y en Cuba, y Puerto-Rico no, y quanto mas se cuide de tener arraigados, y propagados à los Indios; tanto mas crecerá el Haber Real, el Comercio, las Minas, y todos los Españados, porque la Tilma del Indio à todos cubre.

que en aqueste caso Vuestra Magestad podía mandar; y sobre todo, la mucha importunacion de los Oficiales de Vueltra Magestad, y de todos los Españoles, y que ninguna manera me podía escular, sueme casi forzado depofitar los Señores, y Naturales de estas Partes, á los Españoles, considerando en ello las Personas, y los servicios. que en estas Parres á Vuestra Magestad han hecho, para que en tanto que otra cosa mande proveer, ó confirmar esto, los dichos Señores, y Naturales sirvan, y den á cada Español, à quien estubieren depositados, lo que hubieren menester para su sustentacion. Y esta forma sue con parecer de Personas, que tenían, y tienen mucha inteligencia, y experiencia de la Tierra: y no se pudo, ni puede tener otra cola, que sea mejor, que convenga mas, assí para la sustentacion de los Españoles, como para conservacion, y buen tratamiento de los Indios, segun que de todo harán mas larga relacion á Vuestra Magestad los Procuradores, que ahora van de esta Nueva. España: para las Haciendas, y Grangerías de Vuestra Magestad se señalaron las Provincias, y Ciudades mejores, y mas convenientes. Suplico á Vuestra Magestad lo mande proveer, y responder lo que mas suere servido.

Muy Católico Señor: Dios nueltro Señor, la Vida, y muy Real Persona, y muy poderoso Estado de Vuestra Cesárea Magestad, conserve, y aumente, con acrecentamiento de muy mayores Reynos, y Señorsos, como su Real Corazon desea. De la Giudad de Guyorean de esta Nueva-España del Mar Occeano á quince días de

Mayo de mil y quinientos y veinte y dos años.

Potentissimo Señor, de Vuestra Cesárea Magestad muy humilde Siervo, y Vasallo, que los muy Reales Pies, y Manos de Vuestra Magestad besa.

Hernando Cortes.

en de la companya de Notae de la companya DE D. FERNANDO CORTES.

Potentissimo Señor: à Vuestra Cesarea Magestad hace Relacion Fernando Cortes, su Capitan, y Justicia Mavor en esta Nueva-España del Mar Océano, segun aqui Vuestra Magestad podrá mandar ver, y porque los Oficiales de Vueltra Católica Migestad somos obligados á le dar cuenta del fuceso, y estado de las cosas de estas Partes, y en esta Escritura vá muy particularmente declarado, y aquello es la verdad, y lo que nosotros podriamos escribir, no hay necesidad de mas nos alargar, sino remitirnos á la Relacion de el dicho Capitan.

Invictissimo, y muy Católico Señor: Dios nuestro Señor, la Vida, y muy Real Persona, y potentissimo Estado de Vuestra Magestad, conserve, y aumente, con acrecentamiento de muchos mas Reynos, y Señorios, como su Real Corazon desea. De la Ciudad de Cuyoacan á quince de Mayo de mil, y quinientos, y veinte y dos años.

Potentissimo Señor: de Vuestra Cesárea Magestad muy humildes Siervos, y Vasallos, que los muy Reales Pies, y Manos de Vueltra Magestad besan.

> Julian Alderete. Alonso de Grado.

Bernardino Vazquez de Tapia.

VIAGE DE HERNAN CORTES á la Península de Californias, y noticia de todas las Expediciones, que á ella se han hecho hasta el presente año de 1769. para la mejor inteligencia de la quarta Carta de Cortés, y sus designios.

L Cabo de San Lúcas de la Península de Californias, está situado segun algunos, á los 22 gr. y medio de latitud Boreal; el Rio colorado en 32 y medio, y el Cabo blanco de San Sebastian en 43 y medio; y se llaman hoy Californias desde dicho Cabo de San Lúcas hasta el Mendozino, y toda la tierra, que falta por descubrir hacia el Norte, y la divide el Rio Colorado de el Nuevo México, Sonora, Paises de los Yumas, Cocomaripas, y otros Gentiles.

Las Californias hoy se duda á que Diocesis de Nueva-España pertenecen, mas con verdad averiguado el hecho, se atendió desde el principio, y primer Viage de Cortés, que correspondían á Guadalaxara por estar el Cabo de San Lúcas frente de la Costa de el Sur de esta Diocesis, ningun Señor Obispo ha pasado allá.

pero sí su Vicario Eclesiástico en el año de 1632.

Menos distante está por otras partes de el Golfo, ó Mar rojo de Californias, la Diocesis, y Mitra de Durango, y si se ha de mejorar el Gobierno Eclesiástico en aquellas Provincias, es indispensable erigir nueva Diocesis mas cercana, para atender á las Californias, ó situarla dentro de estas donde parezca mas conveniente; y en representacion que el Señor Don Pedro Tamaron hizo á nuestro Soberano el Señor Carlos III. demuestra, que está frente de Culiacan en su Diocesis la Punta de Californias, y pone al pie de la letra las Cédulas Reales sobre la Competencia, que ha habido en el Consejo de Indias sobre las Californias entre las dos Diocesis de Guadalaxara, y Durango.

En

En la Carta que escribió Hernan Cortés el año de 1522. à el Señor Carlos I. dice, que desde Zacatula embiaría à descubrir Tierras por el Mar de el Sur: Hizo dos Caravelas, y dos Bergantines en dicho Puerto de Zacatula, y habiendose pegado fue-

go á el Almazen, todo se quemó.

En el año de 1527, salió de Ziguathlan Alvaro Saavedra Ceron, por el mes de Noviembre con tres Navios, y se perdió esta Armada en las Malucas. En el año de 1528, pasó Cortés á España, donde recibió particulares Honras de el Señor Garlos I. que le dió el Título de Marqués de el Valle de Oaxaca: sue nombrado Capitan General de Nueva-España, Provincias, y Costas de el Mar del Sur, Descubridor, y Poblador de esta Costa, é Islas, con la duodécima parte de lo que conquistasse por Juro de Heredad, para si, y sus Descendientes (1) y se conservan en su Archivo de México los Privilegios, y Autos Originales, que hé visto sobre la aplicación de Tierras.

El año de 1530 volvió Cortes á Nneva-España, hizo dos Navios en el Puerto de Acapulco, en los que falió, mandando Diego Hurtado de Mendoza, Primo de Cortes, en el mes de Mayo de 1532: el Navio, en que iba Hurtado, pereció, sin saberse de él, y el otro sue á parar á Xalisco con gran trabajo: el motivo de estas desgracias sue haberse amotinado contra Diego Hurtado los de un

Navio.

En la Villa de Tehuantepec fabricó despues Hernan Cortés otros dos Navios, nombrando por Capitan de el uno á Hernando Grijalba, y de el otro á Diego Bezerra de Mendoza, Pariente de Cortés, y por Piloto Ortun Ximenez: se hicieron á la Nela en 1534, separandose la primera noche, sin volverse jamás á ver: Grijalba, despues de haber navegado 300 leguas, halló una Isla desierta, que llamó de Santo Tomé, y se creyó estar cerca de la Punta de Californias, y luego se volvió á Nueva-España: Becerra sue muerto por el Piloto Ortun Ximenez estando durmiendo: el Piloto se alzó con el Navio, dejó en la Costa de Xalisco dos Religiosos Franciscanos, y habiendo proseguido su Navegacion, llegó á la Bahía de Santa Cruz, ó la Paz en Californias, que enton-NNNN2

<sup>(1)</sup> Gomara Chrónica cap. 187. Diaz de el Castillo cap. 198. Papeles de el Archivo de el Estado.

ces no tenía este nombre: saltó en Tierra, y alsí le mataron los Indios con veinte Españoles; y los Marineros se volvieron á el Puerto de Chiamethla dando buenas noticias de la Tierra, y Placeres de Perlas en la Costa: de este Navio se apoderó D. Nuño de Guzman, Enemigo de Cortés, que estaba en la Provincia de Xalisco.

Viendo Cortes tantas desgracias de Navios, y sus Gefes, determinó ir en persona, mandando la Esquadra de tres Navios, que hizo en Tehnantepec, les despachó á el Puerto de Chiametla, adonde fue Corés por Tierra desde México: reparó el Navio, que Nuño Guzman tomó á Ortun Ximenez, y habiendose hecho á la Vela con la Tropa, y Provision necesaria, llegó por el Golfo de Californias, en el año de 1536 á el mismo sirio de la Bahía, en que fue muerto Ortun Ximenez, y la llamó de Santa Cruz, y hoy de la Paz: corrió la Costa hasta ciacuenta leguas, padeció innumerables trabajos, volvió á la Bahía de Santa Cruz, donde murieron muchos de los suyos; se publicó en México, que habia mueito Cortés, y lu Muger la Señora Doña Juana de Zúñiga, Hija de el Conde de Aguilar, Sobrina de el Duque de Bejar, y segunda Esposa de Cortés, embió dos Navios, y una Caravela para saber de fu Esposo, con Cartas suyas, de la Real Audiencia, y de el Scanor Virrey D. Antonio de Mendoza, paraque se volviesse, porque assí convenía, y en vista de estas Cartas, volvió Cortés á el Puerto de Acapulco á el principio de el año de 1537, dexando en Californias á Francisco de Úlloa, que luego se volvió tambien á Acapulco.

Por el mes de Mayo de el mismo año de 1537 embió Cortés al dicho Francisco de Ulloa, con tres Navios, Santa Agueda, la Trinidad, y Santo Tomas á el mismo Golfo de Californias, ó de Cortés, y llegaron á un Ancon, que llamaron de San Andres, por haber arribado en aquel días nombraron aquella Punta, Cabo de el engaño, y se volvió á Nueva-España, habiendo gastado Cortés docientos mil ducados.

Este mismo año de 1537 llegaron á México desde Culiacan Alvar Nañez, Cabeza de Vaca, con sus Compañeros Castillo Dorantes, y Estevanico Negro, cuya aventura es de las mas raras de el Mundo, pues desde la Florida, donde saltaron con Pánsilo Narvaez, andubieron vagos diez años entre Naciones Insieles, y salieron dessudos, y con mil trabajos á la Costa de Culiacan, frente de el Golso de Calisornias, resiriendo su peregrinacion, y que en la Costa de Calisornias había mucha siqueza, y Perlas, á lo que se añadieron las noticias, que dió un Lego de el Orden de San Francisco, que viajó por aquellas Provincias, y refirió, que había una gran Ciudad, llamada Quivira, que llenó de ruido á Mexico, y despues todo se desfiguró. (1)

Ano de 1538 hicieron las amistades el Virrey Don Anto-

nio de Mendoza, y Cortés, y luego se rompieron.

Por este tiempo tomó á su cargo el referido Señor Virrey Da Antonio de Mendoza, hacer dos Armadas, una para descubrir Tierras hacia el Norte, de que nombró Capitan á Francisco Alarcon: y de la Tierra la quiso gobernar por si mismo, mas despues nombró á Francisco Vazquez Coronado, este pasó con dos mil Hombres á Sinaloa, y Sonora; pasó de aquí á Tigue, sobre un Rio, donde supo de un Gran Rey de Tattarrax, Señor de Axa, y Quievira, de cuyas Provincias se contaban maravillas. La Quivira, dipieron, estaba situada á 40. gr. de Latitud; y bolvió Vazquez á Ménzico año de 1542 por el mes de Marzo, mas ninguno la vió.

Francisco Alarcon se hizo á la Vela año de 1540 con sus Navíos en demanda de la California, y se bolvió á Nueva España

sin particular fruto de su navegacion.

Año de 1538 Pedro de Albarado con órden de el Señor. Virrey Don Antonio de Mendoza, condujo sus Navíos desde la Provincia de Goatemala á el Puerto de la Purificacion en Xalisco: en Chirivitio Pueblo de la Diocesis de Mechoacan se vieron, y hablaron el Señor Virrey Mendoza, y Albarado, sobre la expedicion por Mar.

En el año de 1540 bolvió Cortés á España para dar sa-

tisfaccion á su Magestad.

Pedro Albarado murió desgraciadamente arrojado de un pesnasco por los Indios en Ezathlan, diez leguas de Guadalaxara, año de 1541, y se acabaron sus pensamientos contra la Gloria de Hernan Cortés, que le había hecho Hombre de figura en el Mundoz con esto se abandonó la Armada, y se perdió en el mismo Puerto.

Francisco Vazquez se bolvió á México sin ventajas en su

Conquista.

Año de 1542 viendo frustradas el Señor Virrey Mendoza todas las Providencias antecedentes, y deshechas las Armadas de Mar, y Tierra, determinó ir en Persona á la Provincia de Xasilisco, y Nueva Galicia, y assí lo executó; y para la expedicion por Mar de Californias, embió á Juan Rodriguez Cabrillo, Portugues

<sup>(1)</sup> Veale el Mapa, que hizo Domingo del Castillo, ano de 1541, y la llama Ciberas

326:

gues: y à Ruy Lopez de Villalobos, Natural de Malaga, con otra-Armada à descubrir, y poblar en las Islas Marianas, y Philipinas. Ruy Lopez salió del Puerto Natividad día de Todos Santos, y tocando en las Islas de los Ladrones, ó Marianas pasó à Leyte, Mindanao, y otras de el Archipielago de Philipinas: halló mal abrigo en los Portugueses establecidos en Terrenate, y Tidore, y murió

de trifteza en Amboyno año de 1546.

Juan Rodriguez Cabrillo falió del mismo Puerto de Natividad en 27. de Junio, tocó en la Bahía de Santa Cruz, ó de la Paz, en Californias, entró en la Bahía de la Magdalena, reconoció el Cabo de el Engaño, y las Sierras de San Martin á los 37 gr. y medio: reconoció tambien las Sierras nevadas, ó de Santa Lucía, las que registra la Nao de Philipinas, quando viene á Acapulco; el Cabo Mendozino, assí llamado por el referido Señor Virrey Mendoza, y la Ensenada de Pinos: por Enero de 1543. llegó á Cabo Fortuna, hasta subir á los 44 gr. de latitud, y se bolvió á el Puerto de Natividad á 14 de Abril de dicho año.

Por lo tocante à la expedicion de Philipinas, quedó suspensa, hasta que el Adelantado Miguel Lopez de Legazpi, en el año de 1564, siendo Virrey el Señor Don Luis de Velasco, logró

entrar, y fijar el Dominio de nuestro Soberano en ellas.

El Excelentíssimo Virrey Don Luis de Velasco el primero, embió otro Navío, sn advocacion San Agustin á las Californias, sin-

haber hecho particular progreso.

Año de 1596 el Excelentíssimo Señor Don Gaspar de Zúniga, Conde de Monte-Rey, de orden de el Señor Phelipe II, para contener á el Corsario Inglés Francisco Drack, en las Costas del Mar de el Sur, embió con tres Navios á Sebastian Vizcaino, á Californias: salió de Acapulco, entró en el Golso, pasó á un Puerto, que llamó de San Sebastian; tomó posesion de las Californias en nombre de su Magestad, y reconoció lo interior de este Pais, se mudó á la Bahía de Santa Cruz, y la llamó de la Paz, por la que allí hallaron en los Indios. Bolvió Vizcaino á Nueva España, á no de el año de 1596, despues de muchas satigas, y trabajos.

Por Cédula Real de el Señor Phelipe III, bolvió Vizcaino a Californias año de 1602, haviendo salido de Acapulco á 5 de Mayo con dos Navíos, reconoció toda la Costa de Californias has ea el Cabo de San Sebastian, y Puerto de Monte-Rey, que se nome bró assí por el Señor Virrey de este Título, y bolvió á Nueva Es-

wasting the service of the service of the wind to be the service of

paña

paña en Marzo de 1603), sin haber dejado los Religiosos Carmelia.

tas, que llevaba, ni otra Gente.

En el año de 1615 se hizo otra expedicion por Juan Ytura bi á costa de este, entró en el Seno de Californias, llegó hasta la altura de 30. gr. arribó á el Pueblo de Ahome, de allí á la Sinalica, siendo Virrey Don Diego Fernandez de Córdova, Marqués de Guadalcázar, de cuyo órden bolvió Yturbí á Californias, vino á Acapulco, escoltando la Nao de Philipinas, muy cargado de Perlas de Californias, y una de tantos quilates, y Oriente, que solo por ella pagó de quinto de su precio á el Rey novecientos pesos.

En Marzo de 1632 Francisco de Ortega, se hizo á la Vella para Californias, acompañado de el Presbytero Diego de la Nava, nembrado Vicario Eclesiástico de Californias, por el Señor Obispo de Guadalaxara, y entró en esta Península á 2 de Mayo de el mismo año: en los años siguientes de 33, y 34 hizo Ortega otras dos Navegaciones á las Californias, y en una llevó á otro Sacerdote Secular Don Juan de Zuñiga, Súbdito de la Diocesis de Guadalaxara; y tan repetidos viages prueban, que Ortega no tubo motivo de arrepentirse, ni halló tan pobre la Tierra, como pinta el P. Miguel Benegas, que procura dessigurar la riqueza, mas no se compone con lo mismo, que resiere.

Año de 1636 pasó á Californias Estevan Carbonelli, y trajo Perlas, como otros, mas todos experimentando la intemperie del Pais.

Año de 1642, siendo Virrey el Señor Don Diego Lopez Pacheco, Duque de Escalona, pasó á Californias Don Luis Cestin de Canas, Governador de Sinaloa, con Regulares de la Compañía, para fundar Missones, y el Padre Jacinto Cortés sundó la de San Jeseph: esta es la primera época de la introduccion de estos Religiosos, en aquellos Paises, en que se aseguraron con órdenes de su Magestad, y de el Virreynato; y pudieron lograr, que hasta el día de su Expulsion año de 1767 suessen Dueños de toda la Península: mandassen á el Capitan, y Soldados de el Presidio de Loreto, y estubiessen los Militares bajo las órdenes de el Missonero de esta Misson.

Año de 1643 vino á Nueva España el Almirante Don Pedro Portel de Casanate, con el fin de hacer expedicion á Californias, siendo Virrey el Señor Don García Sarmiento, y Sotomayor, Conde de Salvatierra: el año siguiente de 1644 se hizo dicho Almirante á la Vela; le quemaron dos Navíos en las Costas de Sinaloa, escoltó la Nao de Philipinas hasta Acapulco, y en 1648 bol-

00002

228

vió à Californias con los Padres Jacinto Cortes, y Andres Baez,

Missioneros que eran en Sinaloa.

Año de 1663 el Señor Phelipe IV. mando, que se intentasse otra vez el viaje à Californias, y se cometió à el Almirante Don Bernardo Bernal de Piñadero, que bolvió à Nueva España enriquecido con Perlas.

Bolvió el milmo à Californias año de 1667 con dos Navios-

Año de 1668 el Capitan Francisco Luzenilla, hizo otra tentativa á su costa, y llegó á el Puerto de la Paz con dos Religio-sos Franciscanos, que penetraron fructuosamente con la Misson por lo interior de Californias, y por no dejarles los jesuitas, se bolvieron

Año de 1683 à 18 de Marzo salió de Chacala el Almirante Don Ysidoro Otondo, y Antillon, con el P. Eusebio Francisco Kino, Cosmógrafo Mayor, con órden de su Magestad, y entro

en el Puerto de la Paz a los catorce días de Navegación.

Desde este tiempo tubieron á su cargo, y mando los Regulares Expulsos toda la Península de Californias, y el mando Espiritual, y Militar, hasta que con motivo de la expulsion, y ocupacion de las Temporalidades, tomó las correspondientes Providenclas el Excelentíssimo Señor Don Carlos de Croix, actual Virrey, y valiendose de el espíritu, inteligencia, letras, y Persona autorizada de el Ilustrissimo Señor Don Joseph de Galvez, del Consejo Supremo, y Cámara de Indias, le dió su Excelencia Comission para pasar á Californias, lo que executó su Señoría Ilustríssima en 23 de el mes de Mayo de 1768. saliendo de el Puerto de San Blass por los vientos contrarios arribó á las Islas llamadas las tres Marias, despues arribó al Puerto de Mazathlan, y con nuevo esfuerzo en medio de la mayor intemperie, y trabajos, se hizo á la Vela, y arribó à la Ensenada de Cerralvo en 5 de Julio de dicho año, internandose en las Californias, estableció algunas Missones, ademas de las que tenían los Regulares de la Compañía, á cargo de los Missoneros Apostólicos de el Orden de San Francisco, de Sanra Cruz de Querétaro, y Zacatecas: embió Naos para el Puerto de San Diego, donde pulo Misson, y desde alli mandó se estableciesse orra en el Puerto de Monte-Rey: se detubo en dichas Provincias para el arreglo de ellas hasta el año de 1769, en que bolvió á la Ensenada de Santa Bárbara en la Sinaloa, en que dió fondo en 8 de Mayo de el mismo año.

CAR-



Este Mapa esta sacado de e. Ciudad, que critorizes o por Reli Gosfo de Californias pone dos Rios el Gila que incon



Este Mapa esta sacado de el Original que para en el Estado de el Marques de el Valle. Enho alto pone una se cuir ad, que entonzes o por Reláciones se creio cierta i la llamaron Quivira « En la desembocadoura del Rio Colorado enel Golfo de Californias pone dos Rios el uno le llama de Buena Guia, i puede ser el Colorado el otro de Miraflores, ipuede ser el Gua que meorporados en una Madre entran en el Seno de Californias.

## CARTA

DE

RELACION,

QUE

D. FERNANDO CORTÉS,

GOBERNADOR, Y CAPITAN GENERAL

POR SU MAGESTAD

EN LA NUEVA-ESPAÑA

DEL MAR OCÉANO

EMBIO

AL MUYALTO, Y MUY POTENTISSIMO,

Invictissimo Señor

### DON CARLOS.

EMPERADOR SIEMPRE AUGUSTO,

Y REY DE ESPAÑA

Nuestro Señor.

# CARTA DE RELACION MUY ALTO, MUY PODEROSO, Y EXCELENTISSIMO PRINCIPE: MUY CATÓLICO, INVICTISSIMO EMPERADOR, REY, Y SEÑOR.

I. Halla San doval rebelada d Guazacoal. co, y prende una Señora, d quien todos los Caciques obes decian, de las Provincias de Tabasco, Cimà tlan, Quechulas y Quizaltes pec, y como Cortés embio un Capitan d Sosegar, y casti gar su rebelion.

N la Relacion, que emblé à Vuestra Magestad con Juan de Ribera de las cosas, que en estas Partes me habían sucedido despues de la Segunda, que de ellas à Vuestra Alteza emblés dije, como por apacignar, y redu-

cir al Real servicio de Vuestra Magestad las Provincias de Guatusco, Tustepeque, y Guatasca, y las otras á ellas comarcanas, que son en la Mar del Norte, que desde el Alzamiento de esta Ciudad, estaban rebeladas, había embiado al Alguacil Mayor con cierta Gente, y lo que en su camino les había pasado; y como le había mandado. que poblasse en las dichas Provincias, y que pusiesse nombre al Pueblo, la Villa de Medellin: (1) Resta, que Vuestra Alteza sepa como se pobló la dicha Villa, y se apaciguó toda aquella Tierra, y Provincias, y pacificó: le embié mas Gente, y le mandé que fuesse la Costa arriba hassa la Provincia de Guazaqualco, que está de adonde se pobló esta dicha Villa cincuenta leguas, y de esta Ciudad ciento, y veinte; porque quando yo en esta Ciudad estaba, siendo vivo Muteczuma, Señor de ella, como siempre trabaje de saber todos los mas secretos de estas Partes, que me fue posible, para hazer de ellos entera Relacion à Vuestra Magestad, había embiado á Diego de Ordas, (2) que en esta Cors

(t) Medellin assi llamado por la Patria de Corrés, Guazaqualco, y demas Pueblos, que aqui expresa, están en la Costa de el Seno Mexicano figuiendo defde Vera-Cruz hasta Tabasco.

<sup>(2)</sup> Diego de Ordas vino à Nueva-España con-Juan de Grijalba, sue nombrado Capitan por Cortés: este es el que subió à reconocer el Volcan de México, que llamaban los Indios Popocatepec, y no ha vuelto etro à reconocerle despues de él, à excepcion de Francisco Montaño, que sacó de el Azusie para la Pólvora.

Corte de Vuestra Magestad reside; y los Señotes, y Naturales de la dicha Provincia le habian recibido de muy buena voluntad, y se habían ofrecido por Vasallos, y Súbditos de Vuestra Alteza, y tenía noticia, como en un muy gran Rio, que por la dicha Provincia pasa, y sale á la Mar. había muy buen Puerto para Navios; porque el dicho Ordas, y los que con él fueron, lo habían Rondado, y la Tierra era muy aparejada para Poblar en ella; y por la falta que en esta Costa hay de Puertos, deseaba hallar alguno, que fuesse bueno, y poblar en él. E mandé al dicho Alguacil Mayor, que antes que entrasse en la dicha Provincia, desde la Raya de ella, embiasse ciertos Mensajeros, que yo le di, Naturales de esta Ciudad, á les hacer saber, como iba por mi mandado, y que supiessen de ellos, si tenian aquella voluntad al fervicio de Vuestra Magestad, y á nuestra amistad, que antes habían mostrado, y ofrecido; y que les hiciesse saber, como por las Guerras que yo había tenido con el Señor de esta Ciudad, y sus Tierras, no los había embiado á visitar tanto tiempo había; pero que vo siempre los había tenido por Amigos, y Vafallos de Vuestra Alteza, y como tales crevessen hallarían en mi buena voluntad para qualquiera cosa, que les cumpliesse; y que para favorecerlos, y ayudarlos en qualquiera necesidad, que tubiessen, embiaba alli aquella Gente, paraque poblassen aquella Provincia. El dicho Alguacil Mayor, v Gente fueron, y se hizo lo que yo le mande, y no hallaron en ellos la voluntad, que antes habían publicado, antes la Gente puesta á punto de Guerra, para no los consentir entrar en su Tierra: y él tubo tan buena órden, que con faltear una noche un Pueblo, donde prendió una Señora. á quien todos en aquellas partes obedecían, se apaciguó, porque ella embio à llamar todos los Señores, y les mando, que abedeciessen lo que se les quisiesse mandar en nombre de Vuestra Magestad, porque ella assí lo había de hacer: é assí llegaron hasta el dicho Rio, (1) y á quatro leguas de la boca de él, que sale á la Mar, porque mas cerca no se pppp2 ha-

<sup>(1)</sup> Rio de Guasacualco.

332

halló asiento, se pobló, y fundó una Villa, a la qual se pua fo nombre el Esparitu Santo, y allí refidió el dicho Alguacil Mayor algunos días, hasta que se apaciguaron, y trajeron al servicio de Vuestra Católica Magestad otras muchas Provincias Comarcanas, que fueron la de Tabafco, que es en el Rio de la Victoria, ó de Grijalva, que dicen, y la de Chimaclan, y Quechula, y Quizaltepeque, y otras, que por ser pequeñas, no expreso: y los Naturales de ellas, se depositaron, y encomendaron á los Vecinos de la dicha Villa, y les han fervido, y sirven hasta ahora, aunque algunas de ellas, digo la de Cimaclan, Tabasco, y Quizaltepeque, se tornaron á rebelar; y habrá un mes, que yo embié un Capitan, y Gente de esta Ciudad, á las reducir al servicio de Vuestra Magestad, y castigar su Rebelion: y hasta ahora no hé sabido nuevas de él: creo, queriendo nuestro Señor, que haran mucho, porque llevaron buen aderezo de Artillería, y Municion, y Ballesteros, y Gente de á Caballo.

II. Embla Cortés un Capitan à recono cer à Mechua. can, y estado en que la ballo, el qual paso fin cila, y Zacatula, donde fué derrotalo con

Tambien (muy Católico Señor) en la Relacion. orden de las Pra que el dicho Juan de Ribera llevo, hice saber á Vuestra Cevincias de Hui fárea, y Católica Magestad, como una gran Provincia, que se dice Mechuacan, que el Señor de ella se llama Casulcia (1) se había ofrecido por sus Mensajeros, el dicho Señor. muchos Indios y Naturales de ella, por Súbditos, y Vasallos de Vuestra Amigos, y caf. Cefárea Magestad, y que habían trahido cierto presente. tigado por Cor el qual embié con los Procuradores, que de esta Nuevas

> (1) Catzolein Rey de Michoadan, que era Señor, y Soberano de la Provinciá de Xalisco Diocesis de Durango, cuya Ereccion, y Division de la de Guadalaxarà la hizo el Señor D. Pedro de Otalora Presidente de la Real Audiencia de Guadalaxara; por Comission que le dió S. M. en Reil Cédula de 14 de Junio de 1621.

La Provincia de Michoacan es de las mos fécules de Nueva España, y abundad-

te en cosechas de Trigo, Maiz, y otros frutos.

D. Nuño de Guzman Gobernador que había fido en Pánuco, y Prefidente de la Real Andiencia de México, separado por justas causas de este Cargo, emprendió Conquifter à Xalisco, en el año de 1531. y en Michoacan prendió á el Rey Caczolcin, le tomó diez mil Marcos de Plata, y mucho Oro bajo, y feis mil Indios para servicio de cargo de lu Evército, y quemó á el Rey, y á muchos Indios Principales, para que no se pudiessen quexar; pero Dios le castigó, pues sue depuesto, preso, embiado á España, y murió de repente, habiendo visto el enojo de el Revi porque fué muy cruel, fin ser necesario el haber quitado la vida á tantos Indios. pues en batalla era lícito, y fuera de ella baxeza de ánimo por el interes.

España fueron á Vuestra Alteza, y porque la Provincia, y Señorio de aquel Señor Casulci, segun tube Relacion de ciertos Españoles, que yo allá embié, era grande, y se habían visto muestras de haber en ella mucha riqueza; y por ser tan cercana á esta gran Ciudad, despues que me rehice de alguna mas Gente, y Cabillos, embié á ella un Capitan con setenta de Caballo, y doscientos Peones bien aderezados de sus Armas, y Artillería, paraque viessen toda la dicha Provincia, y secretos de ella; y si tal fuesse, que poblassen en la Ciudad principal Huicicila y idos fueron bien recibidos del Señor, y Naturales des la dicha Provincia; y aposentados en la dicha Ciudad, y demas de proverlos de lo que tenían necesidad para su mantenimiento, les dieron hasta tres mil marcos de plata, embuelta con cobre, que sería media plata: y hasta cinco mil pesos de Oro, assimismo emvuelto con plata, que no se le ha dado Ley, y ropa de Algodon, y otras cosillas de las que ellos tienen; lo qual, sacado el quinto de Vuestra Magestad, se repartió por los Españoles, que á ella fueron; y como á ellos no les satisficiesse mucho la Tierra para poblar, mostraron para ello mala voluntada y aun movieron algunas cosillas, por donde algunos fueron castigados, y por esto los mandé bolver á los que bolverse quisieron; y á los demas mandé, que fuessen con un Capitan á la Mar del Sur, adonde yo tenía, y tengo poblada una Villa, que se dice Zacatula, (1) que hay desde la dicha Ciudad de Huicicila, (2) cien leguas; y allí tengo en Astillero quatro Navíos, para descubrir por aquella Mar, rodo lo que á mi fuere posible, y Dios nuestro Señor fuere servido. E yendo este dicho Capitan, y Gente á la dicha Ciudad de Zacatula, tubieron noticia de una Provincia, que se dice Coliman, (3) que está aparta-QQQQ da

<sup>(1)</sup> Zacatula junto à el Mar del Sur, segun queda explicado en las Cartas antecedentes.

<sup>(</sup>a) Gomara en la Crónica de Nueva España Cap. 150, la llama Chincicila.

<sup>(3)</sup> Cortés embió à Christoval de Olid à conquistar esta Provincia de Coliman, le acompanó despues Gonzalo de Sandoval, y à el siu se entregaron los Pueblos de Colimantice, Zihuatlan, y otros.

GARTA DE RELACION

da del Camino, que habían de llevar sobre la mano derecha, que es al Poniente, cinquenta leguas: y con la Gente, que llevaba, y con mucha de los Amigos de aquella Provincia de Mechuacan, sue allá sin mi licencia, y entró algunas Jornadas, donde hubo con los Naturales algunos reencuentros; y aunque eran quarenta de Caballo, y mas de cien Peones, Ballesteros, y Rodeleros, los desbarataron, y echaron suera de la Tierra, y les mataron tres Españoles, y mucha Gente de los Amigos, y se sueron á la dicha Ciudad de Zacatula; é sabido por mi, mandê traher preso al Capitan, y le castigué su inobediencia.

III. Don Pe-Aro Alvarado ha de orden de Cortés à Tutu. tepeque, prende el Cacique, y su Hijo: de la Tierra de Segura de la Sier. ra, y como la bizo bolver å poblat Cortes: buelve Albara. po à Tututepe. que con los pre. fos, y sofiega la Provincia rebelado.

Porque en la Relacion, que à Vuestra Cesarea Magestad hice, de como había embiado á Pedro de Alvarado á la Provincia de Tututepeque, (i) que es en la Mar del Sur, no hubo mas que decir de como había llegado á ella, y tenía presos al Señor, y a un Hijo suyo; y de cierto Oro, que le presentaron, y de ciertas muestras de Oro de Minas, y Perlas, que assimismo hubos porque hasta aquel tiempo, no había mas, que escribir. Sabrá Vuestra Excelsitud, que en respuesta de estas nuevas, que me embió, le mandé, que luego en aquella Provincia bulcasse un sitio conveniente, y poblasse en el: y mande tambien, que los Vecinos de la Villa de Segura la Frontera, se pafassen à aquel Pueblo; porque ya del que estaba hecho alli, no había necessidad, por ser tan cerca de aqui: y assi se hizo, y fe llamó el Pueblo Segura la Frontera, como el que antes estaba hecho: y los Naturales de aquella Provincia, y de la de Guaxaca, y Coaclan, y Coasclahuaca, y Tachquiaco, y otras alli Comarcanas, se repartieron en los Vecinos de aquella Villa, y les fervían, y aprovechaban con toda voluntad; y quedó en ella por Justicia, y Capitan, en mi lugar el dicho Pedro de Alvarado. Y acaeció, que estando yo, conquistando la Provincia de Pánuco, como adelante á Vueltra Magestad dire, los Alcaldes.

<sup>(1)</sup> Tututepec, ya queda dicho en las Cartas antecedentes, que está en la Diocess de Oaxaca, hacia la Mar del Sur distincto de Tututepec en la Diocess de Puebla.

caldes, y Regidores de aquella Villa le rogaron al dicho Pedro de Alvarado, que él remitiesse con su poder à negociar conmigo ciertas cosas, que ellos le encomendaron, lo qual él aceptó; y venido los dichos Alcaldes, y Regidores, hicieron cierta Liga, y Monipodio, convocando la Comudad, y hicieron Alcaldes, y contra la voluntad de otro, que allí el dicho Pedro de Alvarado había dejado por Capitan, despoblaron la dicha Villa, y se vinieron á la Provincia de Guaxaça, que fue causa de mucho desasosiego, y alboroto en aquellas partes. E como el que allí quedo por Capitan me lo hizo laber, embié á Diego de Ocampo, (i) Alcalde Mayor, para que hobiesse la Informacion de lo que pasaba, y castigasse los culpados. Sabido por ellos, se ausentaron, y anduvieron ausentes algunos días, hasta que yo los prendí: por manera, que el dicho Alcalde Mayor, no pudo haber mas de al uno de los rebeldes, el qual fentenció á muerte natural, y apeló para ante mi; y despues que yo prendi los otros, los mandé entregar al dicho Alcalde Mayor: el qual assímismo procedió contra ellos, y los fentenció como al otro, y apelaron tambien. Ya los Pleytos están conclusos para los sentenciar en segunda instancia ante mi, y los hé visto: pienlo, aunque fue tan grave su yerro, habiendo respeto al mucho tiempo, que ha que estan presos, comutarles la pena de la muerte, á que fueron sentenciados: en muerte Civil, que es desterrarlos de estas partes, y mandarles, que no entren en ellas, sin licencia de Vuestra Magestad, so pena, que incurran en la de la primera sentencia. En este medio tiempo murió el Señor de la dicha Provincia de Tututepeques y ella, y las otras Comarcanas se rebelaton, y embié al dicho Pedro de Albarado con Gente, y con un Hijo del dicho Señor, que yo tenía QQQQ2

<sup>(1)</sup> Diego de Ocampo fue el que con otros quedo nombrado por Cortés para gobernar su Estado, quando se ausentó para España, y dicho Ocampo sue depuesto por Salazar: tubo el mérito de haber descubierto la Navegación a el Perís, saliendo de Tehuantepec en la Costa de el Sur, y llegó a el Callao de Lima, todo-à su costa. Fue Narural de la Villa de Cazeres en los Reynos de Castilla, y Sue jeto de particulares prendas.

en mi poder; y aunque hobieron algunos reencuentros, y mataron algunos Españoles, la tornó á rendir al Servicio de Vuestra Magestad, y estan agora pacíficas, y sirven á los Españoles, que estan depositadas muy pacífica, y seguramente, aunque no se tornó á poblar la Villa por falta de Gente, y porque al presente no hay de ello necesidad; porque con el castigo pasado, quedaron domados, de manera, que hasta esta Ciudad vienen á lo que les mandan.

IV. Dan la shediencia Tequantepec, y Meztiiblan, y le rebuelvé con da venida de Christoval de Tapia: embla Cortés un Capitan a pacificarla, y lo cono figue: rebelase otra vez Tequantepec, y la buelve à cone quistar Cortés, & la castiga.

Luego como se recobró esta Ciudad de Temixtitan, y lo á ella sujeto, fueron reducidas á la Imperial Corona de Vuestra Cesárea Magestad dos Provincias, que estan à quarenta leguas de ella al Norte, que confinan con la Provincia de Pánuco, (1) que se llaman Tututepeque, y Mezelitan, (2) de Tierra assaz fuerte, bien usitada en el exercicio de las Armas por los Contrarios, que de todas partes tienen, viendo lo que con esta Gente se había hecho; y como á Vueltra Mageltad ninguna cosa le estorbaba. me embiaron sus Mensajeros, y se ofrecieron por sus Súbditos, y Vafallos: y yo los recibí en el Real nombre de Vuestra Magestad, y por tales quedaron, y estubieron siempre. hasta despues de la venida de Christoval de Tapia, que con los bullicios, y desasos que en estas otras Gentes caufó, ellos no folo dejaron de prestar la obediencia, que antes habían ofrecido, mas aun hicieron muchos daños en los Comarcanos á su Tierra, que eran Vasallos de Vuestra Católica Magestad, quemando muchos Pueblos, y matando mucha Gente: y aunque en aquella coyuntura yo no tenía mucha sobra de Gente, por la tener en tantas partes dividida, viendo que dejar de proveer en esto era gran daño, temiendo que aquellas Gentes, que confina-

(x) Tututepec en la Diocesis de Puebla.

<sup>(2)</sup> Hoy le llama Metzrithlan de el Arzobispado de México, Camino á el Norte, y antes de subir á las Sierras de Huayacocothla, y Tlanchinol, que son las Sierras, de que luego habla, y confinan con las que dividen la Diocesis de Puebla de el Arzobispado, y todas son asperíssimas tanto, que admira, el que Cortés aun pudiesse caminar con Gente de Guerra por ellas. Las hé pasado, y tiene sobrada razon Cortés, porque necesité el apearme de la Mula: mas agrias son las de Tuto, o Tututepec, para bajar à Tulanzingo, de que es buen Testigo el llustrissimo Señor Obispo de Puebla, que las ha pasado.

finaban con aquellas Provincias, no se juntassen con aquellos, por el temor de el daño, que recibían; y aun porque vo no estaba satisfecho de su voluntad, embié un Capitan con treinta de Caballo, y cien Peones, Ballesteros, y Escopeteros, y Rodeleros, y con mucha Gente de los Amigos, los quales fueron, y hobieron con ellos ciertos reencuentros, en que les mataron alguna Gente de nuestros Amigos, y dos Españoles: y plugo á Nuestro Señor, que ellos de su voluntad volvieron de paz, y me trujeron los Señores, à los quales yo perdoné, por haberse ellos venido sin averlos prendido. Despues estando vo en la Provincia de Pánuco, los Naturales de estas partes echaron fama, que yo me iba á Castilla, que causó harto alboroto: y una de estas dos Provincias, que se dice Tututepeque, se rornó á rebelar, y bajó de su Tierra el Señor con mucha Gente, y quemó mas de veinte Pueblos de los de nuestros Amigos, y mató, y prendió mucha Gente de ellos; y por esto viniendome yo de camino de aquella Provincia de Pánuco los torné à conquistar; y aunque à la entrada mataron alguna Gente de nuestros Amigos, que quedaba rezagada, y por las Sierras rebentaron diez, ó doce Caballos, por el aspereza de ellas, se conquistó toda la Provincia, y fue preso el Señor y un Hermano suyo muchacho, y otro Capitan General suyo, que tenía la una Frontera de la Tierra; el qual dicho Señor y su Capitan fueron luego ahorcados, y todos los que se prendieron en la Guerra hechos Esclavos, que serían hasta docientas Personas; los quales se herraron, y vendieron en Almonedas, y pagado el quinto, que de ello perteneció á Vuestra M., lo demás se repartió entre los que se hallaron en la Guerra, annque no hubo para pagar el tercio de los Caballos que murieron; porque por ser la Tierra pobre, no se hubo otro despojo. La demas Gente, que en la dicha Provincia quedó, vino de paz, y lo está, y por Señor de ella aquel Muchacho, Hermano del Señor, que murió; aunque al presente, no sirve, ni aprovecha de nada, por ser,

como es, la Tierra pobre, como dije, mas de tener feguridad de ella que no nos alborote los que sievens y aun para mas seguridad, hé puesto en ella algunos Naturales de los de esta Tierra. A esta sazon (Invictussimo Cesar) llegó al Puerto, y Villa del Espíritu Santo, de que ya en los Capítulos antes de este hé hecho mencion, un Bergantinejo. harto pequeño, que venía de Cuba, y en el un Juan Bono de Quejo, que con el Armada que Pánfilo de Narvaez trajo, había venido á esta Tierra, por Maestre de un Navio de los que en la dicha Armada vinieron: y segun pareció por Despachos, que trahía, venía por mandado de D. Juan de Fonseca, (1) Obispo de Burgos, creyendo que Christoval de Tapia, que el había rodeado, que vinicise por Gobernador á esta Tierra, estaba en ellas y para que si en su recibimiento hubiesse contradicion, como él temía, por la notoria razon, que á temerlo le incitaba: y embióle por la Isla de Cuba, para que lo comunicasse con Diego Velazquez, como lo hizo, y el le dió el Bergantin, en que pasasse. Trahía el dicho Juan Bono hasta cien Cartas de un tenor, firmadas de el dicho Obispo; y aun creo, que en blanco, para que diesse á las Personas, que acá estaban, que al dicho Juan Bono le pareciesse, diciendoles, que servirian mucho à Vuestra Cesarea Magestad, en que el dicho Tapia fueffe recibido, y que por ello les prometía muy crecidas Mercedes: y que supiessen, que en mi Compañía estaban contra la voluntad de Vuestra Excelencia; y otras muchas cosas, harto incitadoras á bullicio, y desasosiego: y a mi me escribió otra Carta, diciendome lo mismo; y que si yo obedeciesse al dicho Tapia, que el haría con Vuestra Magestad señaladas mercedes, donde no, que tubiesse por cierto, que me había de ser mortal Enemigo. Y la venida de este Juan Bono, y las Carras que trajo, pusieron tanta

<sup>(1)</sup> D. Juan de Fonfeca Obispo de Burgos, Presidente de el Consejo de Indias, en este particular se dexó llevar de siniestros informes, y que acaso sino suera el teson de Cortés, hubieran alborotado la America, y perdido todo lo Conquistado.

alteracion en la Gente de mi Compañía, que certifico à Vuestra Magestad, que si yo no los asegurára diciendo la causa, porque el Obispo aquello les escribia, y que no temiessen sus amenazas; y que el mayor servicio que Vuestra Magestad recibiría, y por donde mas mercedes les mandaria hacer, era por no consentir, que el Obispo, ni cosa suya se entrometiesse en estas partes, porque era con intencion de esconder la verdad de ellas á Vuestra Magestad, y pedir mercedes en ellas, sin que Vuestra Magestad supiesse lo que le daba, que hubiera harto que hacer en los apaciguar, en especial que suy informado, aunque lo dissaulé por el tiempo, que algunos habían puesto en Plática, que pues en pago de sus servicios te les ponían temores, que era bien, pues había Comunidad en Castilla, que la hiciessen acá, hasta que Vuestra Magestad suesse informado de la verdad; pues el Obispo tensa tanta mano en esta negociacion, que hacía que sus Relaciones no viniessen à poticia de Vuestra Alteza: y que tenía los Oficios de la Casa de la Contratacion de Sevilla de su mano, y que alli eran mal tratados sus Mensajeros; y tomadas sus Relaciones, y Cartas, y sus dineros, y se les defendia, que no les viniesse socorro de Gente, ni Armas, ni Bastimentos; pero con hacerles yo faber lo que arriba digo, y que V. Magestad de ninguna cosa era sabidor; y que tubiessen por cierto, que sabido por Vuestra Alteza, (1) serían gratificados sus servicios, y hechos por ellos aquellas mercedes, que los buenos, y leales Vafallos, que á su Rey, y Señor firven, como ellos han servido, merecen, se aseguraron, y con la merced que Vuestra Excelsitud tubo por bien de RRRR 2 me

<sup>(1)</sup> Uno de los mayores Méritos de Hernan Cortés fue el sufrir con paciencia tantos siniestros informes contra él, y sus Capitanes, y es la mayor prueba de su Lealtad á el Soberano, pues en América sue perseguido, infamado, y maltrarada su Persona, y Familia; pasó dos veces á España á informar á el Rey, y en la segunda estubo siete años siguiendo la Corte ya con esperanzas, ya con descensuelos: y ultimamente volviendo á Nueva-España cargado de años, consumido de trabajos, muiso en Castilleja la vieja, saliendo de Sevilla para embarcarse en Cadiz á 2. de Diciembre de 1547.

me mandar hacer con sus Reales Provisiones, han estado. y estan tan contentos, y sieven con tanta voluntad, qual el fruto de sus servicios da testimonio; y por ellos merecen, que Vueltra Magestad les mandasse hacer mercedes; pues tambien lo han servido, y sirven, y tienen voluntad de fervir: y yo por mi parte muy humildemente á Vuestra Magestad lo suplicos porque no en menos merced. vo recibiré la que à qualquiera de ellos mandare hacer. que si à mi se hiciesse; pues vo sin ellos no pudiera haber servido á Vuestra Alteza, como lo hé hecho. En especial suplico à Vuestra Alteza muy humildemente les mande escribir, teniendoles en servicio los trabajos, que en su servicio han puello, y ofreciendoles por ello mercedes; porque demas de pagar deuda, que en esto Vuestra Magestad debe, es animarlos, para que de aquí adelante con muy mejor voluntad lo hagan.

Por una Cédula, que Vuestra Cesárea Magestad, á pedimento de Juan de Ribera, mandó proveer, en lo que tocaba al Adelantado Francisco de Garay, parece que Vuestra Alteza sue informado, como yo estaba para ir, ó embiar al Rio de Pánuco, á lo pacificar; á causa, que en aquel Rio se decía haber buen Puerto; (1) y porque en él habían muerto muchos Españoles, assí de los de un Capitan, que á él embió el dicho Francisco de Garay, como de otra Não, que despues con tiempo dió en aquella Costa, que no dejaron alguno vivo; porque algunos de los Naturales de aquellas partes habían venido á mi á

dif

corro à Cortes algunos Pue. blos de Panuco, y và Cortés à darfele, con no ticia de que es taban juntos en Cuba, el Almirante Don Diego Colon, Diego Velazquez, y Franco Garay, tratando corra el: Derrota à los Indios; y se for tifican entre unas Lagunas; y no pudiendo reducirlos por bien, pasa un Riosy vuelve à derrotarlos; y afaltados, don. cie crevan estar leguros, vienen de paz, y que. da sojegado el Pais.

V. Piden fo

<sup>(1)</sup> Este Rio de Pánuco es el que entra en la Barra de Tamrsco, que creyó Corrés, que era buen Puerto, y en esecto la Ensenada es muy á propósito, assí se perfuadieron otros à su exemplo, se hizo Muelle, y aun llegó una Flota de España, y tambien un Virrey à desembarcar allí; pero actualmente, y de muchos años à esta parte está tan cerrada la Barra, que aun con discultad puede entrar una Barca de Campeche, y lo aseguro haberlo oido yo mismo en Pánuco à unos Campechanos, que iban por Piloncillo de Azucar con el motivo de haberme embarcado para Tampico en un Bote suyo; por esta razon se ha desamparado enteramente el Puerto de Tampico, que á el principio se repuió por bueno, y aun se compusieron los Caminos desde Pánuco hasta México, para conducir las Flotas, haciendo Puentes costosos, que hoy están abandonados.

disculparse de aquellas muertes, diciendome, que ellos lo habían hecho, porque supieron, que no eran de mi Compañía, y porque habían fido de ellos maltratados: y que si vo quisiesse alli embiar Gente de mi Compania. que ellos los tendrían en mucho, y los servirían en todo lo que ellos pudiessen, y que me agradecerían mucho, que los embiasses porque temían, que aquella Gente, con quien ellos habían peleado, bolverían sobre ellos á se vengar, como porque tenían ciertos Comarcanos (1) sus Enemigos, de quien recibían daño; y que con los Españoles, que yo les diesse se favorecerían: y porque quando estos vinieron, yo tenía falta de Gente, no pude cumplir lo que me pedians pero prometiles, que lo haría lo mas brevemente que vo pudiesse: y con esto se sueron contentos, quedando ofrecidos por Vasallos de Vueltra Magestad, diez, ó doce Pueblos de los mas Comarcanos á la Raya de los Súbditos á esta Ciudad: y dende á pocos días tornaron á venir áhincandome mucho, que pues que yo embiaba Españoles á poblar á muchas partes, que embiasse á poblar allí, con ellos; porque recibían mucho daño de aquellos sus Contrarios, y de los del mismo Rio, que estan à la Costa de la Mar; que aunque eran todos unos, por haberse venido á mi, les hacían mal tratamiento. Y por cumplir con estos, y por poblar aquella Tierra: y tambien porque ya tenía alguna mas Gente, señalé un Capitan con ciertos Compañeros, paraque fuessen al dicho Rio; y estando para se partir, supe de un Navio, que vino de la Isla de Cuba, como el Almirante Don Diego Colon, (2) y los Adelantados Diego Velazquez, y Fran-SSSS

(1) Los Enemigos que decían los de Pánuco, eran los Vafallos de el Rey de Michoacan, con quienes confinaban, y aun hoy divide el Arzobispado de Mexico de la Diocesis de Michoacan por aquella parte el Rio Verde.

<sup>(2)</sup> D. Diego Colon es el que embió à Diego Velazquez à conquistar la Isla de Cuba en el año de 1511. y con él fue Hernan Cortés por Oficial de D. Miguel de Pasamonte Tesorero, para llevar la quenta de los Quintos, y Hazienda de el Reyz allí te formó Cortés con trabajos, se casó con Cathalina Xuarez, tubo varias mudanzas su amistad con Diego Velazquez, y últimamente allí formó el gran designio de venir à conquistar la Nueva España: el dicho D. Diego Colon sue despues nombrado Gobernador de México con la órden de prender à Cortés; pero se suspendió el esecto de la Provision de este empleo, y encargo.

742 risco de Garay, quedaban juntos en la dicha Isla, y muy confederados, para entrar por allí, como mis Enemigos à hacerme todo el dano que pudiessen: y porque su mala voluntad no obiesse efecto; y por escusar, que con fu venida no se ofreciesse semejante alboroto, y desconcierto, como el que se ofreció con la venida de Narvaez. determinéme, dejando en esta Ciudad el mejor recado. que yo pude, de ir yo por mi Persona, porque si alls ellos, ó alguno de ellos viniesse, se encontrassen conmigo antes, que con otro, porque podría yo mejor escusar el daño: y assí me partí con ciento, y veinte de Caballo. y con trecientos Peones, y alguna Artillería, y hasta quatenta mil Hombres de Guerra de los Naturales de esta Ciudad, y sus Comarcas; y llegado á la Raya de su Tierta, bien veinte, y cinco leguas antes de llegar al Puerto, en una gran Poblacion, que se dice Ayntuscotacian, (1) me salieron al Camino mucha Gente de Guerra, y peleamos con ellos: y assî por tener yo tanta Gente de los Amigos, como ellos venían, como por fer el lugar Llano, y aparejado para los Caballos, no duró mucho la Batalla, aunque me hirieron algunos Caballos, y Españoles, y murieron algunos de nueltros Amigos, fue suya la peor parte, porque fueron muertos muchos de ellos, y desbaratados. Allí en aquel Pueblo me estube dos, ó tres días, assí por curar los heridos, como porque vinicron allí á mi, los que acá se me habían venido á ofreter por Vasallos de Vuestra Alteza. Y desde alli me figuieron hasta llegar al Puerto, y desde allí adelante sirviendo en todo lo que podían. Yo fay por mis Jornadas hasta llegar al Puerto, y en ninguna parte tube reencuentros con ellos, antes los del Camino, por donde yo iba, salieron á pedir perdon de su yerro, y á ofrecerse al Real Servicio de Vuestra Alteza. Llegado al dicho Puerto, y Rio, me aposente en un Pueblo, cinco leguas de la Mar, que se dice Chila, que estaba despoblado, y quemado, porque allí fue donde desbarataron al Capitan, y Gente de Francisco de Garay: y de alli embié Mensajeros de la otra parte de el Rio; y por aquellas Lagunas, (1) que todas estan pobladas de grandes Pueblos de Gente, a les decir: que no temiellen, que por lo pasado yo les haría ningun daño, que bien sabía, que por el mal tratamiento, que habían recibido de aquella Genre, se habían alzado contra ellos, y que no tenían culpay nunca quisieron venir, antes maltrataron los Mensajeros, y aun mataron algunos de ellos; y porque de la otra parte de el Rio estaba el Agua dulce, de donde nos basreciamos; poniante alli, y falteaban á los que iban por ella, estube assí mas de quince días, creyendo podría atrahetlos por bien; y que viendo, que los que habían venido eran bien tratados, ellos assímismo lo harían: mas tenían tanta confianzá en la fortaleza de aquellas Lagunas, donde estaban, que nunca quisieron. É viendo, que por bien ninguna cola me aprovechaba, comenzé á bulcar remedio, y con unas Canoas, que al principio allé habíamos habido, se tomaton mas, y con ellas una noche comenze à pasar cierros Caballos de la otra parte de el Rio, y Gente: y quando amaneció, ya había copia de Gente, y Caballos de la otra parte, sin ser sentidos: y vo pase dejando en mi Real buen recaudo; y como nos fintieron de la otra parte, vino mucha copia de Gente. y dieron tan reciamente sobre nosotros, que despues que yo estoy en estas partes, no hé visto acometer en el Campo tan denodadamente, como aquellos nos acometieron, y mataronnos dos Caballos, y hirieron mas de otros diez Caballos tan malamente, que no pudieron ir-En aquella Joinada, y con ayuda de Nuestro Señor, ellos fueron desbaratados, y se siguió el alcanze cerca de una legua, donde murieron muchos de ellos: y con hasta treinta de Caballo, que me quedaron, y con cien Peones segui todavia mi Camino, y aquel dia dormi en un Pueblo, tres leguas del Real, que halle despoblado: y en las Mez-SSSS

<sup>(2)</sup> En este sitio, y sus cercanías estan las Lagunas de Tampico, y Tamiaguas que és grande, y pertenece su Pueblo à la Diocesis de la Fuebla.

CARTA DE RELACION

quitas de este Pueblo, se hallaron muchas cosas de los Españoles, que mataron de los de Francisco de Garay. Otro día comenzé à caminar por la Costa de una Laguna adelante, por buscar paso para pasar á la otra parte de ella, porque parecía Gente, y Pueblos: y andube todo el día, sin se hallar cabo, ni por donde pasar; y ya que era hora de Visperas, vimos à vista un Pueblo muy hermofo, y tomamos el Camino para allá, que todavía era por la Costa de aquella Laguna; y llegados cerca, era ya tarde, y no parecía en él Gente; y para mas asegurar, mandê à diez de Caballo, que entrassen en el Pueblo por el Camino derecho, y yo con otros diez tomé la halda de él hacia la Laguna, porque los otros diez trahían la Retaguardia, y no eran llegados. Y en entrando por el Pueblo, pareció mucha cantidad de Gente, que estaban escondidos en celada, dentro de las Casas para tomarnos descuydados; y pelearon tan reciamente, que nos mataron un Caballo, y hirieron casi todos los otros, y muchos de los Españoles: y tubieron tanto teson en pelear, y duró gran rato, y fueron rompidos tres, ó quatro vezes, y tantas se tornaban á rehacer; y fechos una muela, hincaban las rodillas en el suelo, y sin hablar, y dar grita, como lo suelen hacer los otros, nos esperaban, y ninguna vez entrabamos por ellos, que no empleaban muchas Flechas: y tantas, que si no fueramos bien armados, se aprovecharan harto de nosotros, y aun creo no escapara ninguno: y quiso Nuestro Señor, que á un Rio, que pafaba junto, y entraba en aquella Laguna, que yo había feguido todo el día, algunos de los que mas cercanos estaban á él, se comenzaron á echar al Agua, y tras aquellos comenzaron á huir los otros al mismo Rio, y assí se desbarataron, aunque no huyeron mas de hasta pasar el Rio: y ellos de la una parte, y nosotros de la otra, nos estubimos, hasta que cerró la noche, porque por ser muy hondo el Rio, no podíamos pasar á ellos, y aun tambien no nos pesó quando ellos le pasaron, y assí nos bolvimos al Pueblo, que estaría un tiro de honda del Rio:

y alli con la mejor guarda que pudimos, estubimos aquella noche, y comimos el Caballo, que nos mataron, porque no había otro bastimento. Otro día siguiente salímos por un Camino, porque ya no parecía Gente de la del día pasado, y por el fuimos á dar en tres, ó quatro Pueblos, donde no se halló Gente nieguna, ni otra cosa, fino eran algunas Bodegas del Vino, (1) que ellos hacen, donde hallamos assaz tinajas de ello. Aquel día pasamos fin topar Gente ninguna, y dormimos en el Campo, porque hallamos unos Maizales, donde la Gente, y los Caballos tubieron algun refresco: y de esta manera andube dos días, ó tres, sin hallar Gente ninguna, aunque pasamos muchos Pueblos: y porque la necesidad del bastimento nos aquejaba, que en todo este tiempo entre todos no hubo cincuenta libras de Pan, (2) nos bolvimos al Real, y hallé la Gente, que en él había dejado, muy buena, y sin haber habido reencuentro ninguno: y luego porque me pareció, que toda la Gente quedaba de aquella parte de aquella Laguna, que yo no había podido pasar, hice una noche echar Gente, y Caballos con las Canoas de aquella parte, y que fuesse Gente de Ballesteros, y Escopeteros por la Laguna arriba, y la otra Gente por la Tierra. Y de esta manera dieron sobre un gran Pueblo, donde como los tomaron descuydados, mataron mucha Gente: y de aquel salto cobraron tanto temor, de ver, que estando cercados de Agua, los habían salteado sin sentirlo, que luego comenzaron á venir de paz: y en casi veinte días vino toda la Tierra de paz, y se ofrecieron por Vafallos de Vuestra Magestad.

Ya que la Tierra estaba pacifica, embié por todas las partes de ella Personas, que la visitassen, y me trujessen Relacion de los Pueblos, y Gente; y trahida, busqué

TTTT

VI. Funda Cor. tes à Santies. tevan del Puer. to, con Relacis de la Tierra, y reparte los Puo eblos: pierdefe un Navio cargado de baf. timento, y le Salva tres Perfonas en una Isla. Gasto que bizo Cortés en esta conquista. y Cadaveres á ballo de los Caf tellanos de Ga: ray.

(2) En toda Nueva España el Pan de los Indios se hacía de Maiz, y por haber venido el Trigo de España, le llaman los Indios Pan de Castilla, Castilla,

Tlaxcalia

<sup>(1)</sup> En la Huasteca, y Pueblos Comarcanos á la Laguna de Tamiagua se hace Vino de la Caña de Azucar, que comunmente Isaman Aguardiente de la Tierra, mas, ó menos suerte, ô vulgarmente Chinquirito, que está prohibido.

el mejor asiento, que por alli me pareció, y fundé en él una Villa, que puse nombre Santistevan del Puerto; y 1 los que alli quisieron quedar por Vecinos, les deposité, en nombre de Vuestra Magestad aquellos Pueblos con que se sostuviessen: y hechos Alcaldes, y Regidores, y dejando allí un mi Lugar-Teniente de Capitan, quedaron en la dicha Villa de los Vecinos (1) treinta de Caballo, y cien Peones, y dejéles un Barco, y un Chinchorro, que me habían trahído de la Villa de la Vera-Cruz, para bastimento: y assimismo me embió de la dicha Villa un Criado mio, que allí estaba, un Navio cargado de Bastimentos de Carne, y Pan. y Vino, y Azeyte, y Vinagre, y otras cosas, el qual se perdió con todo; y aun dejó en una Isleta en la Mar, que està cinco leguas de la Tierra, tres Hombres; por los quales yo embié despues en un Barco, y los hallaron vivos, y mantenianse de muchos Lobos Marinos, que hay en la Isleta, y de una fruta, que decian que era como higos. Certifico á Vueltra Magestad, que esta ida me costó à mi folo mas de treinta mil pesos de Oro, como podrá Vuestra Magestad mandar ver, si fuere servido, por las quentas de ello: y á los que con migo fueron, otros tantos de costas de Caballos, y Bastimentos, y Armas, y herraje, porque á la sazon lo pesaban á Oro, ó dos veces á Plata: mas por verse Vuestra Magestad servido en aquel camino tanto, todos lo tubimos por bien, aunque mas gasto se nos ofreciera; porque demas de quedar aquellos Indios debajo del Imperial Yugo de Vuestra Magestad, hizo mucho fruto nuestra ida, porque luego aportó allí un navío con mucha gente, y bastimentos, y dieron allí en tierra, que no pudieron hacer otra cosa: y si la tierra no estubiera de paz, no escapára ninguno, como los del otro, que antes habían muerto, y hallamos las caras propias de los Españoles desolladas en sus Oratorios, digo los Cueros de ellas, curados en tal manera, que muchos de ellos se conocieron, aun quando el Adelantado Francisco de Garay llegó á la dicha Tierra, como adelante á Vuestra Cesárea Magestad haré Re-

<sup>(1)</sup> Puede ser la Villa de Tampico, segun su situacion.

Relacion, no quedára el, ni ninguno de los que con el vepian, à vid!, porque con tiempo fueron à dar treinta leguas abajo del dicho Rio de Pánuco, y perdieron algunos Navios, y salicron todos á Tierra muy destrozados, si la Gente no hallaran en paz, que los trajeron á cuestas, y los sirvieron hasta ponerlos en el Pueblo de los Españoles, que sin otra Guerra se murieran todos. Aisi, que no sue poco

bien estar aquella Tierra de paz.

En los Capítulos antes de este (Excelentíssimo Principe) dije, como viniendo de camino, despues de haber pacificado la Provincia de Pánuco, se conquistó la Provincia de Tututepeque, (1) que estaba rebelada, y todo lo que en ella le hizo; porque tenía nueva, que una Provincia, que está cerca de la Mar del Sur, que se llama Impilcingo, que es de la qualidad de esta de Tututepeque, en fortaleza de Sierras, y aspereza de la Tierra, y de Gente no menos belicosa, los Naturales de ella hacían mucho daño en los Vafallos de Vuestra Cefárea Magestad, que confina con su Tierra, y de ellos se me habían venido á quejar, y pedir focorro, aunque la Gente, que con migo venia, no estaba muy descansada, porque hay de una Mar á otra docientas leguas, (2) por aquel camino. Junté luego veinte, y cinco de Caballo, y setenta, ó ochenta Peones, y con un Capitan los mandé ir á la dicha Provincia; y en la Inftruccion, que llevaba, le mandé que trabajasse de los atraher al Real servicio de Vuestra Alteza por bien; y sino quisiessen, les hiciesse la Guerra: el qual fue, y hubo con ellos ciertos Reencuentros; y por ser la Tierra tan áspera no pudo dejarla del todo conquistada: y porque yo le mandé en la dicha su Instruccion, que hecho aquello, que se fuesse à la Ciudad de Zacatulas (3) y con la Gente que lle.

VII. Embia Cortés contra Impilcingo un Capitan, y con que Instrucció. y par que no la pacifico. Bata. lla con los Indios de Coli. man, y Su Vic. toria, la deja quiesa. y otras Provincias Co marcanas; Isla rica de Oro, y Perlas, habita dade Mugeres folas.

### TTTT2

<sup>(1)</sup> Tututepec Diocesis de Oaxaca.
(2) Y algo mas, y aqui se advierte que todas las Mitras, y Diocesis de Nueva-España tienen su mayor longitud desde el Seno Mexicano, o Mar de el Norte hasta el Mar del Sur.

<sup>(3)</sup> Zacatula, Diocesis de Michoacan, 6 Valladolid.

llevaba, y con la que mas de allí pudiesse sacar, fuesse á la Provincia de Coliman, donde en los Capítulos pasados dije, que habían desbaratado aquel Capitan, y Gente, que iba de la Provincia de Mechuacan para la dicha Ciudad, y que trabajasse de los traher por bien, y sino, los conquistasse. El se sue, y de la Gente que llevaba, y de la que allá tomó, juntó cincuenta de Caballo, y ciento, y cincuenta Peones, y se sue á la dicha Provincia; que está de la Ciudad de Zacarula, Côsta del Mar del Sur abajo fesenta leguas; y por el camino pacificó algunos Pueblos, que no estaban pacíficos, y llegó á la dicha Provincia; y en la parte, que al otro Capitan habian desbafatado, halló mucha Gente de Guerra, que le estaban esperando, creyendo haberse con el, como con el otro, y assi rompieron los unos y los otros; y plugo à nuestro Señor, que la Victoria sue por los nuestros, fin morir ninguno de ellos, aunque á muchos, y á los Caballos hirieron: y los Enemigos pagaron bien el daño, que habían hecho; y fue tan bueno este castigo, que sin mas Guerra se dió luego toda la Tierra de paz; y no solamente esta Provincia, mas aun otras muchas cercanas á ella, vinieron á se ofrecer por Vasallos de Vuestra Cefárea Magestad, que fucron (1) Aliman, Colimonte, y Ceguatan: y de allí me escribió todo lo que le había sucedido; y le embié á mandar, que buscasse un asiento, que suesse bueno, y en él se sundasse una Villa, y que le pusiesse nombre Coliman, como la dicha Provincia: y le embié Nombramiento de Alcaldes, y Regidores para ella, y le mandé, que hiciesse la Visitacion de los Pueblos, y Gentes de aquellas Provincias, y me la trajesse con toda la mas Relacion, y secretos de la Tiera ra que pudiesse saber; el qual vino, y la trajo, y cierta mues-

<sup>(1)</sup> Coliman, y otros Pueblos de la Diocesis de Michoacan, y tambien tocan en Guadalaxara, lo que hoy llaman Zacatecas, Provincias de Sonora, y Sinalos de la Diocefis de Durango.

tra de Perlas, (1) que halló: y yo repartí en nombre de Vuestra Magestad, los Pueblos de aquellas Provincias, á los Vecinos, que allá quedaron, que fueron veinte, y cinco de Caballo, y ciento, y veinte Peones. Y entre la Relacion, que de aquellas Provincias hizo, trujo nueva de un muy buen Puerto, (2) que en aquella Custa se había hallado, de que holgue mucho, porque hay pocos: y assímismo me trujo Relacion de los Señores de la Provincia de Ciguatan, que se afirman mucho haber una Isla toda poblada de Mugeres, (3) sin Varon ninguno, y que en ciertos tiempos van de la Tierra-Firme Hombres, con los quales han aceso: y las que quedan preñadas, si paren Mugeres las guardan; y si Hombres, los echan de su Compañía: y que esta Isla (4) está diez Jornadas de esta Provincia, y que muchos de ellos han ido allá, y la han visto. UUUU Di-

(t) Desde los Puertos de Mazatlan, Sonora, y Sinaloa pasan á el Golso de Californias á pescar Perlas, pues los Indios eran muy diestros en el buzeo de ellas descubriendose muchos Placeres, y algunas tan exquisicas, que se sabe cierto, que habiendo pasado á Californias Juan Yturbi Capiran nombrado para la expedicion, trajo á la vuelta tanta copia de ellas, que admiró á México, y una de tan sinos quilates, que por sola ella pagó de Quinto al Rey nuevecientos pesos. Fr. Antonio de la Ascensión Relacion del Descubrimiento de el Capitan Vizcayno: Torquemada, en su Extracto, p. 4. Apend. 2. Benegas, Noticias de Californias. Tom. 1. part. 2. §. 4. ,, Todas las Perlas, que en abundancia tienen las personas aun de mediana calidad hacia el Norte, casi todas son pescadas en el Golso de Californias.

(2) En un Mapa antiguo, que de órden de Cortés, hizo Domingo del Castillo, Pistoto en México año de 1541, pone toda la Costa á el Mar de el Sur, desde el Golso
de Tehuantepec hasta la desembocadura de el Rio Colorado en el de Californias: y
en la Diocesis de Guadalavara, y Durango expresa los Puertos de Colima, el Puerto
escondido, el de Xalisco, el de Chiametla, y otros muchos fiente de la Costa de Californias, de donde se colige evidentemente, que Cortés tubo conocimiento de las
Provincias de Sinaloa, Sonora, Pionería, Nuevo México, y de la mayor parte de la
Penístila de Californias por la Costa del Norte hasta el Rio Colorado, que llama
el Piloto Rio de Buena Guia; Puerto de Cruz, surque no lo específica, y este apreciable, y antiguo Documento se guarda en México en el Archivo de el Excmô Sr Marques de el Valle, con los Autos originales de la obligacion, que hizo con Corté, el
Señor Carlos I. sobre las Tierras, que le señas S. M. y cedió por Título de Conquistador, y hé tenido el mayor gozo de haber visto en los Autos sirmas originales
de el Esclarecido Hernan Cortés.

(3) Este Pais solo de Mügeres, que expresa aquí Cortés, es el que llamaron por entonces de las Amazonas, que creyeron había, y se descubiló salso.

<sup>(4)</sup> Ya está averiguado, que la California no es Isla segun la creyeron algu-

#### CARTA DE REL'ACION 350

Diceame assimismo, que es muy rica de Perlas, y Oro, (1) yo trabajaré en teniendo aparejo de saber la verdad, y

hacer de ello larga Relacion á Vueltra Magestad.

VIII. Llegan & Cortes Em. bajadores de Utlatlan, y Gua temala, con dos Castellanos A dar la obediencia; y sabiendo que quiere qui. tarla, y la de Chiapa, prepa. ra Genie para folegarla, y Ar mada para poblar el Cabo de las Hibueras. Es avisado de la venida de Francisco Ga. ray, y que se intitulaba Gobernador.

Viniendo de la Provincia de Pánuco, en una Ciudad, que se dice Tuzapan, (2) llegaron dos Hombres Españoles, que yo había embiado, con algunas Personas de los Naturales de la Ciudad de Temixtitan, y con otros de la Provincia de Soconufco, que es en la Mar del Sur la Costa arriba, hacia donde Pedrarias Davila, (3) Gobernador de Vuestra Alteza, docientas leguas de esta Gran Ciudad de Temixtitan, à unas Ciudades de que muchos días había que yo tengo noticia que se llaman Uclacian, y Guatemala, (4) y chan de esta Provincia de Socomisco otras fefenta leguas: con los quiles dichos Españoles vinieron hasta cien Personas de los Naturales de aquellas Ciudades, por mandado de los Señores de ellas, ofreciendose por Vasallos, y Súbditos de Vuestra Cesárea Magestad, y yo los recibi en su Real nombre; y les certifigue, que queriendo ellos, y haciendo lo que allí ofrecian serian de mi, y de los de mi Compañía, en el Real nombre de Vuestra Alteza, muy bien tratados, y favorecidos, y les dí, assí á ellos, como paraque llevassen á sus Señores algunas cofas de las que yo renía, y ellos en algo estiman: y torné á embiar con elles otros dos Españoles, para que les proveyessen de las cosas necesarias por los Caminos. Despues acá hé sido informado de ciertos Españoles, que yo rengo en la Provincia de Soconusco, como aquestas Ciudades con sus Provincias, y otra que

(4) Ucathlan, y Gontemaia, distan segun Corres de la Provincia de Soconules

Telenta leguas, y caen à la Mai de el Sur.

<sup>(1)</sup> La riqueza de Perlas és évidente, y aun de Oro, se han descubierto últimamente Minas, cuya bonanza se promete, y la Relacion de esto la ha dado el Illmô. Sr. D. Joseph Galves, que en el año presente ha venido de esta Peninsula, y la reconoció á costa de muchas fatigas, y desvelos, embiando á nuestro actual Exemó. Sr. Virrey Marques de Croix, muestras de Perlas de excelente Oriente, y Piedras, que Te facaron de una Mina de Oró, y es de muchos quilates.
(2) Prede fer el Púeblo de Tufpan Diocefis de Puebla.

<sup>(3)</sup> Pedro Arias Davila, fue á el que el Señor Carlos I. mandó, que desse verragua á Yucatán buscase Estrecho en las Indias para ir á las Islas Malucas sin vas lerse de Portugal para la Especeria.

fe dice de Chîapan, (1) que está cerca de ellas, no ticnen aquella voluntad, que primero mostraron, y ofrecieron, antes dizque hacen daño en aquellos Pueblos de Socomisco, porque son nuestros Amigos. Y por otra parte me escriben los Christianos, que embían allí siempre Mensajeros, y que se disculpan, que ellos no lo hacen; fino otros: y para saber la verdad de esto, yo tenia á Pedro de Albarado despachado con ochenta, y tantos de Caballo, y docientos Peones, en que iban muchos Ballesteros, y Escopeteros, y quatro Tiros de Artillería con mucha Municion, y Pólvora: y assímismo tensa hecha cierta Armada de Navios, de que embisha por Capitan un Christóval Dolid, que paso en mi Compañía, para le embiar por la Costa del Norte à poblar la Punta, ó Cabo de Hibueras, (2) que esta sesenta leguas de la Bahía de la Alcesson, que es á Barlovento, de lo que llaman Yucatan, la Costa arriba de la Tierra-Firme, hacia el Darien; assí porque tengo mucha informacion, qué aquella Tierra es muy rica, como porque hay opinion de muchos Pilotos, que por aquella Bahía sale estrecho á la otra Mar, (3) ques es la cosa, que yo en este Mundo mas deseo topar, por el gran Servicio que se me representa, que de ello Vuestra Cesárea Magestad recibiria. Y estando estos dos Capitanes á punto con todo lo necesario al Camino, de cada uno vino un Mensajero de Santistevan del Puerto, que yo poblé en el Rio de Pánuco; por el qual los Alcaldes de ella me hacían faber, UUUU2

(1) Punta, ó Cabo de Hibueras, es en Honduras, cuya Provincia antes te tlasmaba Hibueras.

<sup>(1)</sup> Esta es la Diocesis, y Provincia de Chiapa, antes Sufraganca de la Metrôpoli de México, y hoy de la Goatemala.

<sup>(3)</sup> Habiendo fabido Cortés, y otros, que la Tierra se estrechaba mucho por Panamá de modo, que se avistaban los dos Mares Norte, y Sur desse unas Montañas, se persuadieron, y no con ligereza, que por allí podía haber infrecho como en Gibraltar, y despues se descubrió el de Magallanes, con lo que en gran manera se stituras la Navegacion por los dos Mares, mas no es segun creyeron, porque es Ysthmo el de Panamá, que tiene de ancho diez, y ocho leguas, y sigue la Tierra-Firme, hasta la otra América Meridional, y araba en el Estrecho de Mac Illanes, media el Mar, y despues ponen la Tierra de el Fuego, que se puede siamar incognitar

como el Adelantado Francisco de Garay, (1) había llegado al dicho Rio con ciento, y veinte de Caballo, y quatrocientos Peones, y mucha Artillería, y que se intitulaba de Gobernador de aquella Tierra, y que assí hacía decir á los Naturales de aquella Tierra, con una Lengua que configo trahía: y que les decia, que les vengaría de los daños, que en la Guerra pasada de mi habían recibido, y que fuessen con el para hechar de alli aquellos Españoles, que yo alli tenía, y á los que mas yo embiasse: y que les ayudaría á ello, y otras muchas cosas de escándalo, y que los Naturales estaban algo alborotados; y para mas certificarme á mi de la sospecha. que yo tenía de la Confederacion suya con el Almirante, y con Diego Velazquez, dende á pocos días llegó al dicho Rio una Caravela de la Isla de Cuba, y en ella venían ciertos Amigos, y Criados de Diego Velazquez, y un Criado del Obispo de Burgos, que dizque venia proveído de Factor de Yucatan, y toda la mas Compañía, eran Criados, y Parientes de Diego Velazquez, y Criados del Almirante. Sabida por mi esta nueva, aunque estaba menco de un brazo de una caída de un Caballo, (2) y en la Cama. me determiné de ir allá á me ver con él, para escusar aquel alboroto, y luego embié delante al dicho Pedro de Alvarado con toda la Gente, que tenía hecha para su Camino: y yo me había de partir, dende á dos días; y ya que mi Cama, y todo era ido camino, y estaba diez leguas de esta Ciudad, donde yo había de ir otro día á dormir, llegó un Mensajero de la Villa de la Vera-Cruz, casi media noche, y me trajo Cartas de un Navio, que era llegado de España, y con ellas una Cédula, firmada del Real Nombre de V. Magestad, y por ella mandaba al dicho Adelantado Francisco de Garay, que no se entremetiesse en el dicho Rio,

ni

(2) En una Mano ya tenia una herida, en una Pierna otra, y ahora dislocado el

Brazo, mas la Diestra de Dios lo vencía todo.

<sup>(1)</sup> Este Francisco de Garay, instrumento de persecucion de Pánfilo Nargaez contra Cortés, hizo quanto pudo paraque el Rey de España perdiesse todo lo conquistado, pero Dios defendía sempre á Cortés, y parece que le había puesto muchos Angeles de Guarda contra todos sus Esemigos.

ni en ningana cosa, que yo tubiesse poblado, porque Vues tra Migestad era servido, que yo lo tubiesse en su Real Nombre; por la qual cien mil veces los Reales Pies de V. Cefárea Magestad beso. Con la venida de esta Cédula cesó mi camino, que no me fue poco provechoso á mi salud. porque había selenta días que no dormía, y estaba con mucho trabajo; y á partirme á aquella sazon, no había de mi vida mucha seguridad; mas posponialo todo, v tenía por mejor morir en esta Jornada, (1) que por guardar mi vida ser causa de muchos escándalos, y alborotos, y otras muertes, que estaban muy notorias, y despaché luego & Diego Docampo, Alcalde Mayor, con la dicha Cédula, para que siguiesse à Pedro de Alvarado: y yo le di una Carta para él, mandandole, que en ninguna manera se acercasse adonde la Gente del Adelantado estaba, porque no se revolviesse: y mandé al dicho Alcalde Mayor, que notificasse aquella Cédula al Adelantado, y que luego me respondiesse lo que decía, el qual se partió á la mas priesa que pudo, y llegó á la Provincia de los Guatescas, (2) adonde había estado Pedro de Alvarado, el qual se había ya entrado la Provincia adentro; y como supo que iba el Alcalde Mayor, y yo me quedaba, le hizo saber luego, como el dicho Pedro de Alvarado había sabído, que un Capitan de Francisco de Garay, que se llama Gonzalo Dovalle, que andaba con veinte, y dos de Caballo, haciendo daño por algunos Pueblos de aquella Provincia, y alternando la Gente de ella, y que había fido avisado el dicho Pedro de Alvarado, como el dicho Capitan Gonzalo Dovalle tenía puestas ciertas Atalayas en el camino, por donde había de pasar: de lo qual se alteró el dicho Alvarado, creyendo que le quería ofender el dicho Gonzalo Dovalle; y por esto llevó concertada toda su Gente, hasta que llegó à un Pueblo, que se dice el de las Lajas, (3) adonde halló XXXX

<sup>(</sup>t) O Valiente Machabeo, que mas quería morir con honor, y fidelidad, que vivir con ignominia!

<sup>(2)</sup> De los Huastecos.
(3) Llaman en la Huasteca Lajas à los Peñascos lisos, y seguidos, que se hallan en las Sierras.

CARTA DE RELACION

al dicho Gonzalo Dovalle con su Gente; y alli llegado, procuró de hablar con el dicho Capitan Gonzalo Dovalle, y le dijo lo que había sabido, y le habían dicho, que andaba haciendo, y que se maravillaba de el, porque la intencion del Gobernador, y sus Capitanes, no era, ni había sido de les ofender, ni hacer daño alguno, antes había mandado, que les favoreciessen, y proveyessen de todo lo que tubiessen necesidad; y que pues aquello assí pasaba, que para que ellos estubiessen seguros, que no hubiesse escándalo, na daño entre la Gente de una parte, ni otra, que le pedía por merced no tubiesse á mal, que las Armas, y Caballos de aquella Gente, que configo trahia, estubiesse depositada, hasta tanto que se diesse assento en aquellas cosas; y el dicho Gonzalo Dovalle se disculpaba, diciendo, que no pasaba assi, como le habían informado: pero que él tenia por bien de hacer lo que le rogaba; y assi estubieron juntos los unes, y los otros comiendo, y holgando los dichos Capitanes, y toda la mas Gente, sin que entre ellos hubiesse enojo, ni question ninguna. Luego que esto supo el Alcalde Mayor proveyó con un Secretario mio, que con sigo llevaba, que se llama Francisco de Orduña, suesse donde estaban los Capitanes, Pedro de Alvarado, y Gonzalo Dovalle, y llevó Mandamiento, para que se alzasse el dicho Depósito, y les volviesse sus Armas, y Caballos á cada uno, y les hiciesse saber, que la intencion mia era de les favorecer, (1) y ayudar en todo lo que tubiessen necesidad, no se desconcertando ellos en escandalizarnos la Tierra: y embió assimismo otro Mandamiento al dicho Alvarado, para que los favoreciesse, y no se entrometiesse en tocar en cosa alguna de ellos, en los enojars el qual lo cumplió assí.

IX. Requiere él Teniente
de San Estevá
de Juan de Gri
jalva, General
de la Armada
de Garay: tome
Puerto, y le en
señe las Provisones Reales q
llevaba, y lo
que respondió,
y sucedió basta
darle libertad.

354

En este mismo tiempo (muy Podero Señor) acaeció, que estando las Naos de el dicho Adelantado dentro en la Mar, á boça del Rio Pánuco, como en osensa de todos

los

<sup>(1)</sup> Vease quan justa, y de buena sé había sido siempre la intencion de Cortés, no obstante, que debía recelar alguna Traicion por parte de Velaza quez, y los Aliados de Naryaez.

DE D. FERNANDO CORTES. los Vecinos de la Villa de Santistevan, que yo allí había fundado, puede haber tres leguas el Rio arriba, donde suelen surgir todos los Navíos, que al dicho Puerto arriban; á cuya causa Pedro de Vallejo, Teniente mio en la dicha Villa, por asegurarla del peligro, que esperaba, con la alteracion de los dichos Navios hizo ciertos requerimientos á los Capitanes, y Maestres de ellos, paraque subiessen al Puerto, y surgiessen el de paz, sin que la Tierra recibiesse ningua agravio, ni alteracion, requiriendoles assímismo, que si algunas Provisiones tenían de Vuestra Magestad para poblar, ó entrar en dicha Tierra, ó en qualesquier manera que fuesse las mostrassen, con protestacion, que mostradas, se cumplirían en todo, segun que por las dichas Provisiones, Vueltra Magestad lo embiasse á mandar. Al qual requerimiento los Capitanes, y Maestres respondieron en cierta forma, en que en efecto concluían, que no querían hacer cosa alguna de lo por el Teniente mandado, y requerido: à cuya causa el Teniente dió otro segundo Mandamiento, dirigido á los dichos Capitanes, y Maestres con cierta pena, para que todavía se hiciesse lo mandado, y requerido por el primero requerimiento; al qual Mandamiento tornaron á responder lo que respondido tensan; y fue assí, que viendo los Maestres, y Capitanes, de como de su estada con los Navíos en la boca del Rio, por espacio de dos meses, y mas tiempo, y que de su estada resultaba escándalo, assí entre los Españoles, que allí residíau, como entre los Naturales de aquella Provincia: Un Castromocho, Maestre de uno de los dichos Navios, y Martin de San Juan Guipuscuano, Maestre assimismo de otro Navio, secretamente embiaron al dicho Teniente sus Mensajeros, haciendoles saber, que ellos querían paz, y estar obedientes á los Mandamientos de la Justicia, que le requerían que fuesse el dicho Teniente á los dichos dos Navios, y que le recibirían, y cumplisian todo lo que les mandasse, añadiendo, que

tenian forma para que los otros Navios que restaban, assi-

mil

356 mismo se le entregarian de paz, y cumplirían sus Mandamientos. A cuya causa el Teniente se determinó de ir con folo cinco Hombres á los dichos Navíos; y llegando á ellos, fue recibido por los dichos Maestres: y de allí embió al Capitan Juan de Grijalva, (1) que era General de aquella Armada, que estaba, y residía en la Nao Capitana, à la sazon, para que él cumpliesse en todo los requerimientos, y mandamientos pasados del dicho Teniente, que le había antes mandado notificar; y que el dicho Capitan, no solamente no quiso obedecerspero mandó á las Naos, que estaban presentes, se juntassen con la suya, en que estaba, y todas juntas, excepto las dos, de que arriba se hace mencioniy assí juntas á el contorno de suNaoCapitana, mandó á los Capitanes de ellas tiraffen con la Artillería, que tenían, á los dos Navios, hasta los echar á fondo: y siendo este Mandamiento público; y tal, que todos lo oieron, el dicho Teniente, en su defensa, mandó aprestar el Artillería de los dos Navios, que le habían obedecido. En este tiempo las Naos, que estaban al rededor de la Capitana, y Maestres, y Capitanes de ellas, no quisieron obedecer à lo mandado por el dicho Juan de Grijalva: y entre tanto el dicho Capitan Grijalva, embió un Escribano, que se llama Vicente Lopez, para que hablasse al dicho Teniente: y habiendo explicado su Mensaje, el Teniente le respondió, justificando esta dicha causa, y que su venida era allí solamente por bien de paz; y por evitar escándalos, y otros bullicios, que se seguian de estar los dichos Navios fuera del dicho Puerto, adonde acostumbraban á surgir, y como Cofarios, que estaban en lugar sospechoso, para hacer algun salto en Tierra de su Magestad, que sonaba muy mal, con otras razones, que acudían á este propósito: las quales

<sup>. (1)</sup> El Capitan Juan de Grijalva hizo todo el esfuerzo para no obedecer a Cortés, pero Dios movió los corazones de los Maestres de los Navios, y demas Gente con tal eficacia, que obedeció por fuerza, ó por mejor decir por necesidad: el auxilio de Dios para con Cortes se hacía siempre palpable, y por grandes Hazanas, que han hecho otros Conquistadores, sin agraviarles, se advierte el favor particular de el Cielo en esta Nueva-Espana.

les obraron tanto, que el dicho Vicente Lopez, Escribano se bolvió con la respuesta al Capitan Grijalva, y le informó de todo lo que había oido al Teniente, atrayendo al dicho Capitan, paraque le obedeciesse, pues estaba claro, que el dicho Teniente era Justicia en aquella Provincia por V. M. y el dicho Capitan Grijalva sabia, que hasta entonces por parte del Adelantado Francisco de Garay, ni por la suya se habían presentado Provisiones Reales algunas, á que el dicho Teniente, con los otros Vecinos de la Villa de Santistevan obiessen de obedecer, y que era cosa muy fea estar de la manera, que estaban con los Navíos como Cofaios, en Tierra de Vuestra Magestad Cesarea. Assi movido por estas razones, el Capitan Grijalva con los Maestres, y Capitanes de los otros Navios obedecieron al Teniente, y se subieron al Rio arriba, donde suelen surgir los otros Navios. E assí llegados al Puerto, por la desobediencia, que el dicho Juan de Grijalva había mostrado á los Mandamientos del dicho Teniente, le mandó prender. E sabida esta prisson por el mi Alcala de Mayor, luego otro día dió su Mandamiento, paraque el dicho luan de Grijalva fuesse suelto, y favorecido con todos los demas, que venían en los dichos Navios, fin que tocasse en cosa alguna de ellos: y assí se hizo, y se cumplió.

Assímismo escribió el dicho Alcalde Mayor á Francisco de Garay, que estaba en otro Puerto, diez, ó doce leguas de allí, haciendole saber como yo no podía ir á me ver con él, y que le embiaba á él con poder mío, paraque entre ellos se diesse asiento, en lo que se había de hacer, y en ver las Provisiones de la una parte, y de la otra, y dar conclusion en lo que mas Servicio suesse de Vuestra Magestad; y despues que el dicho Francisco de Garay vido la Carta del dicho Alcalde Mayor, se vino adonde el Alcalde Mayor estaba, adonde sue muy bien recibido, y proveido el, y toda su Gente de lo necesario; y assí juntos entrambos, despues de haber platicado, y vistas las Provisiones, se acordó, despues de haber visto la Cédula, de que Vuestra Magestad me ha-

A. Cartas det Alcalde Mayor de Francisco Garay, à quien và enseñar las Reales Provissiones de Cortes; y vistas ofre ce cumptirlas: escribele Cortes, y como se ajustaron.

YYYY act a sugaration or the bia

CARTA DE RELACIÓN 7 68

bía hecho Merced: el dicho Adelantado, despues de ser requerido con ella por el Alcalde Mayor, la obedeció: y dijo, que estaba presto de la cumplir; y en cumplimiento de ella, que se quería recoger á sus Navios con su Gente, para ir à poblar à otra Tierra, fuera de la contenida en la Cédula de Vuestra Magestad; y que pues mi voluntad era de favorecerle, que le togaba al dieho Alcalde Mayor, que le hiciesse recoger toda su Gentes porque muchos de los que configo trahía, se le querían quedar, y otros se le habían ausentado. y le hiciesse de proveer de Bastimentos, de que tenía necesidad, para los dichos Navios, y Gente. E luego el dicho Alcalde Mayor lo proveyo todo, como él lo pidió, y fe apregonó luego en el dicho Puerto, adonde estaba la mas Gente de la una parte, y de la otra, que todas las Petsonas, que habian venido en el Armada del Adelantado Francisco de Gafay, lo siguiessen, y se juntassen con el, só pena, que el que assi no lo hiciesse, si fuesse Hombre de Caballo, que perdiesse las Armas, y Caballo, y su Persona se le entregasse al dicho Adelantado presa, y á el Peon se le diessen cien azotes, y assimismo se lo entregassen.

Assimismo pidió el dicho Adelantado, al dicho Alcalde Mayor, que porque algunos de los fuyos habían vendido Armas, y Caballos en el Puerto de Santistevan. y en el Puerto, donde estaban, y en otras partes de aquella Comarca, que se los hiciesse bolver, porque sin las dielas Armas, y Caballos no se podría fervir de su Gente: y el Alcalde Mayor proveyó de faber por todas las partes, donde estubiessen Caballos, o Armas de la dicha Gente, y á todos los hizo tomar las Armas, y Caballos, que has bia comprado, y holverlas todas al dicho Adelantado.

Assimismo hizo poner el dicho Alcalde Mayor Alguaciles por los Caminos, y prender todos quantos se iban huyendo, y se los entregó presos, y le entregaron muchos, que assi tomaron (1)

. . . .

1203

<sup>(1)</sup> No admiraria, que Cortes se quisielle valer de la Gente de Garay, mas para la magnanimo Corazon todo sobraba, y socorrio aun para la Conquista de el otro Reyno del Perú por medio de Alvarado.

Assimilmo embió al Alguacil Mayor á la Villa de Santistevan, (1) que les el Puerto, y á un Secretario mio con el dicho Alguacil Mayor, paraque en la dicha Villa, y Puerto hiciessen las milmas diligencias, y diessen los mismos Pregones, y recogiessen la Gente, que se le aufentaba, y le le entregasse, y recogiesse todo el Bastimento, que pudiessen, y proveyessen las Naos del dicho Ade lantado, y dió Mandamiento paraque tambien tomassen las Armas, y Caballos, que obiessen vendido, y se las diesafen al dicho Adelantado. Todo lo qual fe hizo con mucha. diligencia, y el dicho Adelantado se partió al Puerto para se ir á embarcar, y el Alcalde Mayor se quedo con su Gente por no poner mas en necesidad el Puerto, de la enque estaba, y porque mejor se pudiessen proveer, y estubo alli seis, o siete dias, para saber como se cumplia todo lo que vo había mandado: v lo que él había proveido, v porque había falta de Bastimentos, el dicho Alcalde Mavor escribió al Adelantado si mandaba alguna cosa, porque él se bolvía á la Ciudad de México, donde vo resido; y el Adelantado le hizo luego Menfajero, con el qual le hacía saber, como él no hallaba aparejo para se ir, por no haber fallado sus Navios perdidos, que se le habían perdido feis Navios; y los que quedaron no estaban para navegar en ellos, y que él quedaba haciendo una Informacion, paraque à mi me contasse lo susodicho, como él no tenía aparejo para poder salir de la Tierra: y que assímismo me hacia saber, que su Gente se ponía con el en debate, y Pleytos, diciendo que no eran obligados á le seguir, y que habían apelado de los Mandamientos, que el mi Alcalde Mayor había dado, diciendo, que no eran obligados á los cumplir por diez, y seis, ó diez, y siete caulas, que afignabani una de ellas era, que se habían muerto ciertas Personas de hambre, de las que en su Compañía venían, con otras no muy honestas, que se endea YYYY2

<sup>(1)</sup> Esta Villa perdió el nombre de Santistevan, y hoy el Puerto está junto à la Villa de Tampico, que es de corta poblacion, y de Gente poble.

derezaban á su Persona; é assimismo le hizo saber, que no bastaban todas las diligencias, que se hacían para detenerle la Gente, que anochecían, y no amanecían, porque los que un día le entregaban presos, otro día se iban en poniendoles en su libertad; y que le aconteció desde la noche á la mañana, faltarle docientos Hombres. Que por tanto, que le rogaba muy afectuosamente, no se partiessen hasta que él llegasse, porque él queria venir à verse conmigo a esta Ciudad, porque si alli lo dejaban, pensaria de ahogarse de enojo. Y el Alcalde Mayor, vista su Carta, acordó de aguardallo: y vino dende á dos días, que le escribió, y de allí despacharon Mensajero para mi, por el qual el Alcalde Mayor me hacía faber como el Adelantado veníase ver conmigo á esta Ciudad, y porque ellos se venían poco á poco hasta un Pueblo, que se llama Cicoaque, (1) que es á la Raya de estas Provincias, y que allí aguardaría mi respuesta: y el dicho Adelantado me escribió, dandome Relacion del mal aparejo, que de Navios tenia, y de la mala voluntad, que su Gente le había mostrado, y que porque cresa, que yo ternía aparejo para le poder remediar, assi proveyendole de la Gente, que yo tenía, como del demas, que él obiesse menester, y que porque conocía por mano de otro no podía ser remediado, ni ayudado; assí que había acordado de se venir á ver conmigo, y que me ofrecía á su Hijo mayor con todo lo que el tenía, y esperaba dejalle para me le dar por Hierno, y que se casasse con una Hija mia pequeña: (2) y en este medio tiempo, constandole al dicho Alcalde Mayor, al tiempo que se partian para se venir á esta Ciudad, que habían venido en aquella Armada de Francisco de Garay, algunas Personas muy sospechofas, Amigos, y Criados de Diego Velazquez, y que se habían mostrado muy contrarios á mis cosas; y viendo que no quedaban bien en la dicha Provincia, y que de su

con-

<sup>(1)</sup> El Pueblo de Ciconque de las Sierras aca.

<sup>(2)</sup> Nunca Cortés abatió el ánimo con ofertas semejantes.

conversacion se esperaban algunos bullicios, y desasos desas de la conversación de esperaban algunos bullicios, y desas de la conversación de la c en la Tierra, conforme à cierta Provision Real, que Vueltra Magestad me mandó embiar, paraque las tales Personas escandalosas salgan de la Tierra, los mandó salir de ella, que fueron Gonzalo de Figueroa, y Alonso de Mendoza, y Antonio de la Cerda; y Juan de Avila, y Lorenzo de Ulloa, y Taborda, y Juan de Grijalva, y Juan de Medina, y otros, y esto hecho, se vinieron hasta el dicho Pueblo de Cicoaque, donde les tomó mi respuesta, que hacía á las Cartas, que me habían embiados por lo qual les hacía faber holgaba mucho de la venida del dicho Adelantado; y que llegando á esta Ciudad, se entendería con mucha voluntad en todo lo que me había escrito, y en como conforme á su deseo él fuesse muy bien despachado; y provei assimilmo, para su Persona suesse muy proveida por el Camino, mandando á los Señores de los Pueblos le diessen muy cumplidamente todo lo necesario; y llegado el dicho Adelantado á esta Ciudad, vo le recibí con toda la voluntad, y buenas obras, que se requerían, y que vo pude hacerle, como lo haría con Hermano verdadero (1) porque de verdad me pesó mucho de la pérdida de sus Navios, y desvío de su Gente, y le ofrecí mi voluntad, como en la verdad yo la tube de hacer por él todo lo que á mi posible fuelle. È como el dicho Adelantado tubielle mucho deseo, que hubiesse esecto lo que me había escrito, cerca de los dichos Casamientos (2) torno con mucha instancia á me importunar, á que lo concluyessemos, y yo por le hacer placer, acordé de hacer en todo lo que me rogaba (v el dicho Adelantado tanto deseaba) sobre lo qual se hicieron de consentimiento de ambas Partes con mucha certidumbre, y Juramentos ciertos Capítulos, que concluían ZZZZ ' Length

(1) Hacer bien à un Sugeto sospechoso, y contrario, como à un Hermano, es virtud heróica.

<sup>(2)</sup> Este Casamiento de el Hierno de Garay con una Hija de Gortés debese entender, que esta Hija sería del primer Matrimonio, que hizo en Cuba: el segundo, aunque oculto, dicen algunos que sue con Doña Marina de Escobar; otros lo niegan, y yo no me meto en juzgar; y el tercero con la Señora Doña Juana de Zúniga, Hija de el Conde de Aguslar, y Sobrina de el Duque de Bejar.

el dicho Cafamiento, y lo que de ambas Partes, para se hacer, se había de cumplir (con tanto, que ante todas cosas, despues que Vueltra Mageltad fuelle certificado de lo capitulado, de todo ello fuesse muy servido) en manera. que demas de nueltra amistad antigua, quedamos con lo contratado, y capitulado entre nofotros, juntamente con el deudo, que habiamos tomado con los dichos nuestros Hiios, tan conformes, y de una voluntad, y querer que no se entendía entre nosotros en mas de lo que á cada uno estaba bien en el Despacho, principalmente del dicho Adelantado.

XI. Los de. Gente de Ga. rav. dividien dose de la de Cortes, hacen rebelar los In. dios. y dar mu erte à muchos Caballeres , y muere de pefar Garay.

En lo pasado, muy Poderoso Señor, hice Relacion fordenes de la á Vuestra Carólica Magestad, de lo mucho que mi Alcalde Mayor trabajó, paraque la Gente del dicho Adelantado, que andaba derramada por la Tierra, se juntasse con el dícho Adelantado, y las diligencias, que para esto intervinieron (las quales, aunque fueron muchas, no bastaron para poder quitar el descontento, que toda la Gente trahía con el dicho Adelantado Francisco de Garay) antes creyendo, que habían de ser compelidos, que todo el día habían de ir con el conforme á lo mandado, y apregonado. fe metieron la Tierra adentro, por Lugares, y partes diyersas de cres en tres, de seis en seis; y en esta manera escondidos, sin que pudiessen ser habidos, ni poderse recoger, que sue causa principal, que los Indios Naturales de aquella Provincia se alterassen; assi por ver á los Españoles, todos derramados por muchas partes, como por las muchas desordenes, que ellos cometian entre los Naturales, tomandoles las Mugeres, y la Comida por fuerza, con otros defasosfegos, y bullicios, (1) que dieron causa á que roda la Tierra se sevantasse, creyendo que entre los dichos Españoles, segun que el dicho Adelantado había publicado, había division en diversos Señores, segun arriba se hizo Relacion á Vuestra Magestad, y de lo que el dicho Ade-

lan-

<sup>(1)</sup> Cortés padeció de los Españoles tanto, y aun mas que de los Indies: Foris sugna, inter timores.

lantado publicó, al tiempo que en la Tierra á los Indios de ella (con Lengua que pudieron entender bien) y fue assí, que tubieron tal astucia los dichos Indios, siendo primeramente informados, donde, y como, y en que partes estaban los dichos Españoles, que de día, y de noche dieron en ellos por todos los Pueblos, en que estaban derramados; y á esta capsa como los hallaron desapercebidos, y desamados por los dichos Pueblos, mataron mucho número de ellos, y creció tanto su osadía, que llegaron á la dicha Villa de Santistevan del Puerto, que tenía poblado en nombre de Vuestra Magestad, donde dieron tan recio Combate, que pusieron á los Vecinos de ella en grande necesidad, que pensaron ser perdidos, y se perdieran, si no fuera porque se hallaron apercebidos, y juntos donde pudieron hacerse suertes, y resistir á sus Contrarios, hasta en tanto que falieron al Campo muchas veces con ellos, y los desbarataron. Estando assi las cosas en este estado, sube nueva de lo sucedido, y sue por un Mensajero, Hombre de Pie, que escapó huyendo de los dichos desbaratos: y me dijo; como toda la Provincia de Pánuco, y Naturales de ella se habían rebelado, y habían muerto mucha Gente de los Españoles, que en ella habían quedado de la Companía del dicho Adelantado, con algunos otros Vecinos de la dicha Villa, que yo allí en nombre de Vuestra Magestad fundé, y crei, que segun el grande desbarato había habido, que ninguno de los dichos Castellanos era vivos de lo qual Dios nuestro Señor sabe lo que yo senti; y en ver que ninguna novedad semejante se ofrece en estas partes, que no cuesta mucho, y las trayga á punto de se perder; y el dicho Adelantado fintió tanto esta nueva, que assi por le parecer que había fido causa de ello, como porque tenía en la dicha Provincia un Hijo suyo, con todo lo que había trahido, que del grande pesar, que hubo, adoleció, de esta enfermedad falleció de esta presente vida, en espacio, y término de tres días. (1)

ZZZZ

Y

<sup>(1)</sup> Reparese como Dios quitaba de en medio todos los estorbos para la Conquista de Cortés.

XII. Tiene Cortés Cartas del Alcalde Ma vor de Pánuco, de la Rebelion, embia Gente co un Capitan, el qual vence à los Rebeldes, y Caciques, con que queda pacifica la Tierra.

Y paraque mas en particular Vuestra Excelsitud se informe de lo que sucedió despues de sabida esta primera nueva, fué, que despues que aquel Español trajo la nueva del alzamienro de aquella Gente de Pánuco, porque no daba otra razon, fino que en un Pueblo, que se dice Tacetuco, (1) viniendo él, y otros tres de Caballo, y un Peon les habían falido al Camino los Naturales de él, y habían quema muchos peleado con ellos, y muerto los dos de Gaballo, y el Peon, y el Caballo al otro, y que ellos se habían escapado huyendo, porque vino la noche; y que habían visto un Aposento del dicho Pueblo, donde los había de esperar el Teniente con quince de Caballo, y quarenta Peones, quemando el dicho Aposento, y que creía por las muestras, que allí habían visto, que los habían muerto á todos. Esperé seis, ó siete días, por ver si viniera otra nueva; y en este tiempo llegó otro Mensajero del dicho Teniente, que quedaba en un Pueblo, que se dice Tenertequipa, (2) que es de los sujetos á esta Ciudad, y parte Términos con aquella Provincia; y por su Carta me hacia saber, como estando en aquel Pueblo de Tacetuco con quince de Caballo, y quarenta Peones, esperando mas Gente, que se había de juntar con él, porque iba de la prea parte del Rio á apaciguar ciertos Pueblos, que aun no estaban pacíficos, una noche al quarto de la Alba los habían cercado el Apofento mucha copia de Gente, y puestoles fuego á él, y por presto que cabalgaron, como estaban descuidados, por tener la Gente tan segura, como hasta allí había estado, les habian dado tanta priesa, que los habían muerto todos, salvo á él, y á otros dos de Caballo, que huyendo se escaparon; aunque á él le habían muerto su Caballo, y otro le facó á las ancas, y que se habían escapado: porque dos leguas de alli, hallaron un Alcalde de la dicha Villa, con

(1) Es el que hoy se llama Tanjuco.

<sup>(</sup>z) Teneztequipa: este Pueblo, que parte Términos con la Ciudad de Pánuco donde residia el Teniente, puede ser Tantoyuca, que hoy es Alcaldía mayor. separada de la de la Villa de Valles, mas no me aseguro en esta noticias

cierta Gente, el qual los amparó, aunque no se detubieron mucho; que ellos, y él falieron huyendo de la Provincia; y que de la Gente, que en la Villa había quedado, ni de la otra del Adelantado Francisco de Garay, que estaba en ciertas par tes repartida, no tenían nueva, ni fibian de ellos. y que creían que no había ninguno vivo; porque como á V. M. tengo dicho, despues que el dicho Adelantado allí había venido con aquella Gente: y había hablado á los Naturales de aquella Provincia, diciendoles, que yo no había de tener que hacer con ellos, porque el era el Gobernador, y á quien habían de obedecer, y que juntandose ellos con él, echarian todos aquellos Españoles, que yo tenía; y aquel Pueblo, y á los que mas yo embiasse, se habian alborotado, y nunça mas quisieron servir bien á ningun Español; antes habian muerto algunos, que topaban solos por los Caminos; y que creía que todos se habian concertado para hacer lo que hicieron; y como habian dado en él, y en la Gente, que con él estaba; assí creia que habrian dado en la Gente, que estaba en el Pueblo, y en todos los demas, que estaban derramados por los Pueblos, porque estaban muy sin sospecha de tal alzamiento, viendo quan sin ningun resabio, hasta alli los habían servido. Haviendome certificado mas por esta nueva de la Rebelion de los Naturales de aquella Provincia. y sabiendo las muertes de aquellos Españoles, á la mavor priesa, que vo pude, despaché luego cincuenta de Caballo, y cien Peones Ballesteros, y Escopeteros, y quatro Tiros de Artillería, con mucha Pólvora, y Municion, con un Capitan Español, y otros dos de los Naturales de esta Ciudad, con cada quince mil Hombres de ellos; al qual dicho Capitan mandé, que con la mas priesa, que pudiesse, llegasse à la dicha Provincia, y trabajasse de entrar por ella, sin derener en ninguna parte, no siendo muy forzosa necesidad, hasta llegar à la Villa de Santistevan del Puerto, á saber nuevas de los Vecinos, y Gentes, que en ella habian quedado, porque podría ser que estubiessen cercados en alguna parte, y darles ya socorro; y assi fue, y AAAAA

cl dicho Capitan se dio toda la mas priesa, que pudo, v entró por la dicha Provincia, y en dos partes pelearon con él, y dandole Dios nueltro Señor la Victoria, siguió todavía su Camino hasta llegar á la dicha Villa, adonde hallo veinte, y dos de Caballo, y cien Peones, que alli los habían tenido cercados, y los habían combatido feis, o siete vezes, y con ciertos Tiros de Artillería, que allí tenian, se habian defendido; aunque no bastaba su poder para mas defenderse de alli, y aun no con poco trabajo. y si el Capitan, que yo embié se tardara tres dias, no quedara ninguno de ellos; porque ya se morian todos de hambre, y habían embiado un Bergantin de los Navíos. que el Adelantado alli trajo à la Villa de la Vera-Cruz, para por alli hacerme faber la nueva, porque por otra parte no podían, y para traher Bastimento en él, como despues se lo llevaron, aunque ya habían sido socorridos de la Gente, que vo embie. E alli supieron, como la Gente, que el Adelantado Francisco de Garay había dejado en un Pueblo, que se dice Tamiquil, (1) que serían hasta cien Españoles de Pie, y de Caballo, los habían todos muerto. fin escapar mas de un Indio de la Isla de Jamayca, que escapó huyendo por los Montes, del qual se informaron. como los tomaron de noches y hallose por copia, que la Gente del Adelantado eran muertos docientos, y diez Hombres, y de los Vecinos, que yo había dejado en aquella Villa, quarenta, y tres, que andaban por sus Pueblos, que tenían encomendados: y aun creese que sueron mas de los de la Gente del Adelantado, porque no se acuerdan de todos. Con la Gente, que el Capitan llevó, y con la que el Teniente, y Alcalde tenían, y con la que se hallo en la Villa, llegaron ochenta de Caballo, y repartieronse en tres partes, y dieron la Guerra por ellas en aquella Provincia, en tal manera, que Señores, y Personas Principales, se prendieron hasta quatrocientos, sin otra Gente baja, á los quales todos, digo á los Principales quemaron por Justicia,

ha-

habiendo confesado ser ellos los movedores de toda aquella Guerra, y cada uno de ellos haber sido en muerte, ó haber muerto los Españoles, y hecho esto, soltaron de los otros, que tenían presos, y con ellos recogieron toda la Gente en los Pueblos; y el Capitan en Nombre de Vuestra Magestad, proveyó de nuevos Señores en los dichos Pueblos, á aquellas Personas, que les pertenecía por sucesion, segun ellos suelem heredar. A esta sazon tube Cartas del dicho Capitan, y de otras Personas, que con el estaban, como ya [loado nuestro Señor] estaba toda la Provincia muy pacísica, y segura, y los Naturales sitven muy bien, y creo que será paz para todo el año la rencilla pasada.

Crea Vuestra Cesárea Magestad, que son estas Genetes (1) tan bulliciosas que qualquier novedad, ó aparejo, que vean de bullicio, los mueve, porque ellos assi lo teman por costumbre de tebelarse, y alzarse contra sus Señores; y ninguna vez verán para esto aparejo, que no lo hagan.

En los Capítulos pasados, muy Católico Señor, dije como al tiempo, que supe la nueva de la venida del Adelantado Francisco de Garay á aquel Rio de Pánuco, tenía á punto cierta Armada de Navíos, y de Gente, para embiar al Cabo, ó Punta de Hibueras, (2) y las causas, que para ello me movían; y por la venida del dicho Adelantado, ceso, creyendo que se quisiera poner, en aposesionarse por su Autoridad en la Tierra, y para se lo resistir, si lo hiciera, hubo necesidad de toda la Gente; y despues de haber dado sin en las cosas del dicho Adelantado, aunque se me siguió assaccios del dicho Adelantado, aunque se me siguió assaccios, y Gente, que había de ir en ellos, pareciendome, que de ello Vuestra Magestad era AAAAA2

XIII. Compra Cortés cinco Navios, y un Bergantin, y con la Armada, que tenta difpuesta, y quatrocientos Soldados embra d las Hibueras con Christoval de Olid, y à Cuba por Bastiméto, y con que Instrucciones:

(1) A los Indios se les alborota con grande sacistidad, porque el genio no es constante, y son Amigos de la novedad, huyen de la sujecion, y un Mulato, ó Perfona de casta infecta es capaz de perder un Pueblo de Naturales.

<sup>(2)</sup> A Hibueras, ú Honduras embió Cortés á Christóval de Olid, de quien ya se ha hecho mencion, y aquí es de notar como Cortés luego aprontaba Navíos para tres expediciones dificultosas, una en Honduras, otra para descubrir el Estrecho, que creyó había junto á Panamá, que gobernaba Diego Hurtado, y otra para Goatemala.

muy fervido, fegui todavía mi propólito comenzado. compré mas Navios de los que antes tenía, que fueron por todos cinco Navíos gruesos, y un Bergantin, y hize quatrocientos Hombres, y bastecidos de Artillería, Municion, y Armas, y de otros Bastimentos, y Vituallas, y demas de lo que aquí se les proveyos embié con dos Criados ocho mil pesos de Oro á la Isla de Cuba, paraque comprassen Caballos, y Bastimentos, assi para llevar en este primero Viage, como paraque tubiessen á punto, para en bolviendo los Navíos, cargarlos, porque por necesidad de cosa alguna no dejasten de hacer aquello, paraque vo los embio: y tambien paraque al principio por falta de Bastimentos no fatigassen los Naturales de la Tierra, y que antes les diessen ellos de lo que llevassen, que tomarles de lo suyo; (1) y con este concierto se partieron del Puerto de San Juan de Chalchiqueca, (2) á once días del mes de Encro de mil quinientos, y veinte, y quatro años, y han de ir à la Habana, que es la Punta de la Isla de Cuba. adonde se han de bastecer de lo que les faltare, especialmente los Caballos, y recogerallí los Navíos, y de allí, con la Bendicion de Dios, seguir su Camino para la dicha Tierra; y en llegando en el primero Puerto de ella, faltar en Tierra, y echar toda la Gente, y Caballos, y Bastimentos, y todo lo demas, que en los Navíos llevan fuera de ellos, y en el mejor afiento, que al presente les pareciere fortalecerse con su Artillería, que llevan mucha, y buena, y fundar su Pueblo: y luego los tres de los Navios mayores, que llevan, despacharlos para la Isla de Cuba, al Puerto de la Villa de la Trinidad, porque está en mejor paraje, y derrora, porque allí ha de quedar el uno de aquellos Criados mios, para les tener aparejada la carga de las cosas, que fuessen menester, y el Capitan embiare á pedir. Los otros Navíos mas pequeños, y el Bergantin, con el Piloto Mayor, y un Primo mio, que se dice Diego Hurtado, por Capitan de ellos, vayan á correr toda la Costa de la Ba-

 <sup>(1)</sup> Otra prueba evidente de el definterelado fin de Cortés en la Conquifia.
 (2) Chalchichoeca llamaban los Iudios á Vera-Cruz.

Bahia de la Ascension, (1) en demanda de aquel Estrecho, que se cree que en ella hay, y que estén allá fasta, que ninguna cosa dejen por ver, y visto se buelvan, donde el dicho Capitan Christóval Dolid estubiere, y de allí con el uno de los Navíos me hagan Relacion de lo que hallaren; y lo que el dicho Christóval Dolid, hubiesse sabido de la Tierra, y en ella le hubiesse sucedido, para que yo pueda embiar de ello larga cuenta, y Relacion á Vuestra Católi-

ca Magestad.

Tambien dije, como tenía cierta Gente para embiar con Pedro de Alvarado, á aquellas Ciudades de Uclaclan, (2) y Guatemala, de que en los Capítulos pasados he hecho mencion, y á otras Provincias, de que tengo noticia, que estan adelante de ellas; y como tambien había cesado por la venida del dicho Adelantado Francisco de Gatay; y porque ya yo tenía mucha costa hecha, assí de Caballos, Armas, y Artillería, y Municion, como de Dineros de focorro, que se había dado á la Gente; y porque de ello tengo creído, que Dios nuestro Señor, y Vuestra Sacra Magestad hán de ser muy servidos, y porque por aquella parte, segun tengo noticia pienso descubrir muchas, y muy ricas, (3) y estrañas Tierras, y de muchas, y muy diferentes Gentes, torné todavía á insistir en mi primero propósito; y demas de lo que antes al dicho Camino estaba proveído, le torné á rehacer al dicho Pedro de Alvarado, y le despaché de esta Ciudad á seis días del mes de Diciembre de mil, y quinientos, y veinte, y tres años; y llevó ciento, y veinte de Caballo, en que con las dobladuras que lleva: lleva ciento, y sesenta Caballos, y trecientos Peones, en que son los ciento, y treinta Ballesteros, y Escopeteros, lleva quatro Tiros de Artillería, con mucha Pólvora, y BBBBB Mu-

<sup>(1)</sup> La Bahía de la Ascension, de que aquí habla, está à la desembocadura de el Rio grande, y srente de las Costas de la antigua Diocesis de Vera-Paz, hoy unida à la de Goatemala.

<sup>(2)</sup> Ucathlan.
(3) La Provincia de Goatemala es sin duda muy rica, y rinde bastante á la Corona en Tributos, Cacao, Grana, y otros frutes.

CARTA DE RELACION 沒等可

Municion, y lleva algunas Personas Principales, así de los Naturales de esta Ciudad, como de otras Ciudades de esta Comarca, y con ellos alguna Gente, aunque no mucha,

por ser el Camino tan largo.

XIV. Gaftos que Cortés bacia en la Guerra, y Estado de la Conquista de las Provincias de los Cazapo. tecas, y Alixesa y de los Socor. ros, que embió contra elloss

Hé tenido nuevas de ellos, como habían llegado à doce dias del mes de Enero de la Provincia de Tequantepequé, que iban muy buenos, plega á questro Senor de los guiar á los unos, y á los otros, como él se sirva, porque bien creo que yendo enderazadas á su servicio, y en el Real Nombre de Vuestra Cesárea Magestad, no puede carecer de bueno, y prospero Suceso.

Tambien le encomende al dicho Pedro de Alvarado tubiesse siempre especial cuidado de me hacer larga, y particular Relacion de las cosas, que por allá le ayiniessen, pa-

ra que yo la embie à Vuestra Alteza.

Y tengo por muy cierto, segun las nuevas, y figuras de aquella Tierra, que yo tengo, que se han de juntar el dicho Pedro de Alvarado, y Christóval Dolid, si estrecho no los parte.

Muchos Caminos de estos se hubieran hecho en esta Tierra, y muchos Secretos de ella tubiera yo sabidos; si estorbos de las Armadas, que han venido, no los hubic-

ran impedido.

Y certifico á Vuestra Sacra Magestad, que ha recibido harto deservicio en ello, assí en no tener descubiertas muchas Tierras, como en haberse dejado de adquirir para su Real Câmara mucha suma de Oro, y Perlas; pero de aqui adelante, si otros mas no vienen, yo trabajare de resfaurar lo que se ha perdido; porque por trabajo de mi Perfona, ni por dejar de gastar mi Hacienda, no quedará, porque certifico à Vueltra Cefarea, y Sacra Magestad, que demas de haber gastado todo quanto hé tenido, debo, que hé romado del Oro, que tengo de las Rentas de Vuestra Mageltad, para galtos, como parecerá por ellos al tiempo, que Vueltra Mageliad fuere servido de mandar tomar la quenta, sesenta, y tantos mil pesos de Oro, sin mas de otros doce mil, que vo hé tomado prestados de algunas Personas, para gastos de mi Cala. De

371

De las Provincias Comarcanas, á la Villa del Espíria tu Santo, y de las que servían á los Vecinos de ella, dije en los Capítulos pasados, que algunas de ellas se habían rebelado, y aun muerto ciertos Españoless y assí para reducir estas al Real servicio de Vuestra Magestad, como para traher á él orras sus Vecinas, porque la Gente, que en la Villa está, no bastaba para sostener lo ganado, y conquistar estas, embié un Capitan con treinta de Caballo, y cien Peones, algunos de ellos Ballesteros, y Escopeteros, y dos Tiros de Artillería, con recado de Municion, y Pólvora, los quales partieron á ocho de Diciembre de quinientos, y veinte, y tres años: hasta ahora no hé sabido nueva de ellos, pienso harán mucho fruto, y que de este Camino Dios nuestro Señor, y Vuestra Magestad seran muy servidos, y se descubriran hartos secretos, porque es un pedazo de Tierra, que queda entre la Conquista de Pedro de Alvarado, y Christoval Dolid, lo que hasta ahora estaba pacífico hacia la Mar del Norte, y conquistado esto, y pacífico, que es muy poco, tiene Vuestra Sacra Magestad, por la patte del Norte mas de quatrocientas leguas de Tierra pacifica, (1) y sujeta á su Real servicio, sin háber cosa enmedio, y por la Mar del Sur mas de quininientas leguas, (2) y todo de la una Mar á la otra, que sitve sin ninguna contradicion, excepto dos Provincias, que estan entre la BBBBB A A Series of the Pro-

(1) Contando como cuenta Cortés desde México para el Norte 400. leguas de Tierra pacificada, se saca evidentemente que hoy no tenemos tanto, porque hay Gentíles rebeldes en Tamaolipa junto á el nuevo Santander, y los rebeldes Seris, y Pimas no distan mas de quatrocientas leguas; por lo que es para causar admiracion como Cortés, y sus Soldados en tan poco tiempo andaban tantas Tierras de tan asperos, é incógnitos Caminos, quando hoy aun con dificultad las podemos penetrar.

<sup>(2)</sup> Hacia el Sur cuenta 500: leguas desde México de Tierra Conquistadas à Goatemala hay 400., y desde alti mas de 100 hasta Comayagua: pero adviertale, que aun en la Diocesis de Goatemala se ha hecho suerte Picht logles en unas Sertanías, que no ha habido surma de echatle, y es una Vectodad muy perjudicial para lo successo; pues de tener Inglaterra Dominios en el Centro de estas Provincias, resultará un perjudicio irreparable en adelante, y aun para el Comercio resulta á el presentes porque por el Gosso de Honduras entran Generos de Inglaterra, y mantiene su Comercio: á lo menos no se pierda de lo que pacificó Cortes.

Provincia de Teguantepeque, y la de Chinanta, y Guaxaca, y la de Guazaqualco en medio de todas quatro, que se llama la Gente de la una, los Zaputecas; (1) y la otra los Mixes, los quales por ser tan asperas, que aun á pie no fe pueden andar; puesto que hé embiado dos veces Gente á los conquistar, y no lo han podido hacer, porque tienen muy recias fuerzas, y áspera Tierra, y bueñas Armas, que pelean con Lanzas de à veinte, y cinco, y treinta palmos, y muy gruesas, y bien hechas, y las puntas de ellas de Pedernales: y con esto se han defendido, y muerto algunos de los Españoles, que alla han ido, y han hecho, y hacen mucho dano en los Vecinos, que son Vasallos de Vueltra Magestad, salteandolos de noche, y quemandoles los Pueblos, y matando muchos de ellos; tanto que han hecho, que muchos de los Pueblos cercaños á ellos, se han alzado, y confederado con ellos: y porque no llegue á mas, aunque ahora no tenía sobra de Gente, por haber salido á tantas partes, junté ciento, y cincuenta Hombres de Pie, porque de Caballo no pueden aprovechar, todos los mas Ballesteros, y Escopeteros, y quatro Tiros de Artillería, con la Municion necesaria; los Ballesseros, y Escopereros proveídos con mucho Almacen, y con ellos por Capitan Rodrigo Rangel, Alcalde de esta Ciudad, que ahora ha un año, había ido otra vez con Gente fobre ellos, y por fer en tiempo de muchas Aguas (2) no pudo hacer cosa ninguna, y se volvió con haber estado allá dos meses; el qual dicho Capitan, y Gente se partieron de esta Ciudad, â cinco de Febrero de este año presente; creo, siendo Dios servido, que por llevar buen aderezo, y por ir en buen tiempo, y porque lleva mucha Gente de Guerra, diestra de los Naturales de esta Ciudad, y sus Comarcas, que daran fin á aquella demanda, de que no poco fervicio redundará a la Imperial Corona de Vuestra Alteza, porque no solo ellos

(1) Zapotecas, y Mixes.

<sup>(2)</sup> Para caminar hoy á estas Provincias es preciso, que hayan pasado los Meses de Aguas, que son junio, sulio, Agosto, y Septiembre, pues hay Rio, que se pasa mas de setenta vueltas.

ellos no sirven, mas aun hacen mucho daño á los que tienen buena voluntad; y la Tierra es muy rica de Minas de Oro: estando estos pacíficos, dicen aquellos Vecinos, que lo irian á sacar allá á estos, por haber sido tan rebeldes, habiendo sido tantas veces requeridos, y una vez ofreciendose por Valallos de Vuestra Álteza, y haber muerto Españoles, y haber hecho tantos daños, los pronunciar por Esclavos; y mandé, que los que á vida se pudiessen tomar, los herrassen del Hierro de Vuestra Alteza, y sacada la parte, que à Vueltra Magestad pertenece, se repartiesse por aquellos, que lo fueron à conquistar. Bien puede, muy Excelentissimo Señor, tener Vuestra Real Excelencia por muy cierto, que la menor de estas entradas, que se van á hacer, me cuesta de mi Casa mas de cinco mil pesos de Oro; y que las dos de Pedro de Alvarado, y Christoval Dolid, me cuestan mas de cincuenta en dineros, sin otros gastos de mis haciendas, que no se cuentan, ni asientan por memoria; pero como fea todo para el Servicio de Vuestra Cesarea Magestad, si mi Persona juntamente con ello se gastasse, lo ternía por mayor Merced; y ninguna vez se ofrecera, en que en tal caso yo la pueda poner, que no la ponga:

Assi por la Relacion pasada, como por esta, hé fecho á Vuestra Alteza mencion de quatro Navíos, que tengo comenzados á facer en la Mar del Sur, y porque por haber mucho tiempo, que se comenzaron, le parecerá á Vuestra Real Alteza, que yo hé tenido algun descuydo en no se haber acabado hasta ahora; doy á Vuestra Sacra Magestad quenta de la causa: y es que como la Mar del Sur, à lo menos aquella parte donde aquellos Navios hago, está de los Puertos de la Mar del Norte, donde todas las cosas, que á esta Nueva-España vienen, se descargan, doscientas leguas, y aun mas, y en parte de muy fragolos Puertos de Sierras, y en otros muy grandes, y caudalosos Rioss y como todas las cosas, que para los dichos Navios son necesarias se hayan de llevar de alli, por no haber de otra parte donde se provean, hase lleva-CCCCC

XV. La causa de no baber are ribado los Navios, que se estaban fabricão do en el Mar del Sur.

CARTA DE RELACION

374 do, y llevase con mucha dificultad. Y aun sobrevino para esto, que ya que yo tenía en una Casa en el Puerto, donde los dichos Navíos se hacen, todo el aderezo, que para ellos era menester de Velas, Cables, Xarcia, Clavazon, Ancoras, Pez, Sebo, Estopa, Betumen, Azeyte, y otras cosas, una noche se puso suego, y se quemó todo sin se aprovechar mas de las Ancoras, que no pudieron quemarse: y ahora de nuevo lo hé tornado á proveer, porque habrá quatro meses, que me llegó una Nao de Castilla, en que me trujeron todas las cosas necesarias para los dichos Navios, porque temiendo vo lo que me vino, lo tenía proveido, y embiado á pedir: y certifico á Vuestra Cefárea Magestad, que me cuestan hoy los Navios, sin haberlos echado al Água, mas de ocho mil pesos de Oro. fin otras colas extraordinarias; pero ya, loado nueltro Senor, estan en tal estado, que para la Pasqua del Espíritu Santo primera, ó para el día de San Juan de Junio podran navegar, si botamen no me falta, porque como se quemó lo que tenía, no hé tenido de donde proveerme; mas vo espero, que para este tiempo me lo traheran de essos Reynos, porque vo tengo proveido para que se me embien. Tengo en tanto estos Navios, que no lo podría significar: porque tengo por muy cierto, que con ellos, fiendo Dios nuestro Señor servido, tengo de ser causa, que Vuestra Cesárea Magestad sea en estas partes Señor de mas Reynos, y Señoríos, que los que hasta hoy en nuestra Nacion se tiene noticia, (1) á él plega encaminarlo, como el se sirva, y Vuestra Cesárea Magestad consiga tanto bien, pues creo que con hacer yo esto, no le quedará á Vuestra Excelsieud mas que hacer, para ser Monarca del Mundo.

XVI. Poblation de Temix. titan, y fus Ar. tes, Comercios, y Mercaderias, y de ana Forta. leza, que se bin 20 en la referi. da Ciudad.

Despues que Dios nuestro Señor fue servido, que esta gran Ciudad de Temixtitan se ganasse, parecióme por

<sup>(1)</sup> Ni en Asia, ni en Africa, ni en Europa, hay Soberano, que tenga tan dilatados Dominios como nuestro Católico Rey, solo en lo que conquistó Cortés en Nueva-España.

el presente no ser bien residir en ella por muchos inconvenientes, que había, y paséme con toda la Gente á un Pueblo, que se dice Cuyuacan, que está en la Costa de esta Laguna, de que ya tengo hecha mencion: porque como siempre desee, que esta Ciudad se redificasse, por la Grandeza, y maravilloso asiento de ellas trabajé de recojer todos los Naturales, que por muchas partes estaban ausentados desde la Guerra; y aunque siempre he tenido. y tengo, al Señor de ella preso, hize á un Capitan General, que en la Guerra tenía, y yo conocía, del tiempo de Muteczuma, que tomasse cargo de la tornar á poblar. Y paraque mas autoridad su Persona tubiesse, tornéle à dar el mismo cargo, que en tiempo del Señor tenía, que es Ciguacoat, que quiere tanto decir, como ,, Lugar Te-" niente del Señor: " y á otras Personas Principales, que yo tambien assimismo de ante conocía, les encargué otros cargos de Gobernacion de esta Ciudad, que entre ellos se solian hacer: y á este Ciguacoat, y á los demas les di Señorio de Tierras, y Gente, en que le mantubiessen, aunque no tanto, como ellos tenían, ni que pudiessen ofender con ellos en algun tiempo: y hé trabajado fiempre de honrarlos, y favorecerlos: y ellos lo han trabajado, y hecho tambien, que hay hoy en la Ciudad poblados hafta treinta mil Vecinos, y se tiene en ella la órden, que solía en sus Mercados, y Contrataciones: y héles dado tantas libertades, y exempciones, que de cada dia se puebla en mucha cantidad, porque viven muy á su placer, que los Oficiales de Artes mecánicas, que hay muchos, viven por sus jornales, entre los Españoles: assí como Carpinteros, Albaniles, Canteros, Plateros, y otros Oficios: y los Mercaderes tienen muy seguramente sus Mercaderias. y las venden; y las otras Gentes viven de ellos de Pefcadores, que es gran trato en esta Ciudad: y otros de Agricultura, porque hay ya muchos de ellos, que tienen sus Huertas, y siembran en ellas toda la Hortaliza de España, de que acá se ha podido haber simiente. Y certifico á Vuestra Cesárea Magestad, que si Plantas, y Semillas CCCCCe. de

de las de España (1) tubiessen, y Vuestra Alteza fuesse servido de nos mandar proveer de ellas, como en la otra Relacion lo embié à suplicar, segun los Naturales de estas partes, son Amigos de cultivar las Tierras, y de traher Arboledas, que en poco espacio de tiempo obiesse acá mucha abundancia, de que no poco Servicio pienso yo que redundaría á la Imperial Corona de Vuestra Alteza, porque sería causa de perpetuarse estas partes, y de tener en ellas Vuestra Sacra Magestad mas Rentas, y mayor Señorio, que en lo que agora en el Nombre de Dios Nuestro Señor Vuestra Alteza posee: y para esto puede Vuestra Alteza ser cierto, que en mi no habrá falta, y que lo trabajaré por mi parte, quanto las fuerzas, y poder me bastare. Puse luego por obra, como esta Ciudad se ganó, de hacer en ella una fuerza en el Agua á una parte de esta Ciudad, en que pudielle tener los Bergantines seguros, y desde (2) ella ofender á toda la Ciudad, si en algo se pusiesse, y estubiesse en mi mano la salida, y entrada cada vez, que yo quisiesse, y hizose. Está hecha tal, que aunque yo he visto algunas Casas de Atarazanas, y Fuerzas, no la he visto que la iguale: y muchos que han visto mas, afirman lo que yo; y la manera, que tiene esta Casa, es, que á la parte de la Laguna tiene dos Torres muy fuertes con sus troneras en las partes necesarias; y la una de estas Torres sale fuera del Lienzo hacia la una parte con troneras. que barre todo el un Lienzo, y la otra, á la otra parte de la misma manera; y desde estas dos Torres va un cuerpo de Casa de tres Naves, donde estan los Bergantines, y tienen la Puerta para salir, y entrar entre estas dos Torres hacia

<sup>(</sup>i) De las Plantas, Arboles, y Semillas de España ha venido todo, y han ptobado bien: me parece, que hay de todas frutas, y legumbres, y en la Plaza de México se halla de todo lo de España, y del Pais, y no sucede assi en España, ques allá por la frialdad no arrojan fruto las Plantas de Tierra caliente por mas experiencias, que se han hecho; y aun los Pájaros no se logran á excepción de los Papágayos, Cacionales, y algon otro. En México casi todo el año es Primavera para las Plantas, y he observado repetidas vezes en algunas estar aun mismo tiempo con flor, con fruto verde, y sazonado, sin ser el Azar, que lo tiene por naturaleza.

(2) Dicen algunos ser el sicio, donde hos está el Matadero.

cia el Agua; y todo este cuerpo tiene assimismo sus Troneras, y al cabo de este dicho cuerpo, hacia la Ciudad, está otra muy gran Torre, y de muchos Apofentos bajos, y altos con sus defensas, y ofensas para la Ciudadi y porque la embiaré figurada à Vuestra Sacra Magestad, como mejor se entienda, no diré mas particularidades de ella, fino que es tal, que con tenerla, es en nuestra mano la Paz, y la Guerra quando la quisseremos, teniendo en ella los Navíos, y Artillería, que ahora hay; hecha esta Casa, porque me pareció que ya tenía seguridad, para cumplir lo que deseaba, que era poblar dentro en esta Ciudad, me pasé á ella, con toda la Gente de mi Compañía, y se repartieron los Solares por los Vecinos, y á cada uno de los que fueron Conquistadores, en nombre de Vuestra Real Alteza, yo di un Solar, por lo que en ella había trabajado, demas del que se les ha de dar como á Vecinos, que han de servir, segun órden de estas Partes, y hanse dado tanta priesa en hacer las Casas de los Vecinos, que hay mucha cantidad de ellas hechas, y otras que llevan ya buenos principios; y porque hay mucho aparejo de Piedra; Cal, y Madera, y de mucho Ladrillo, que los Naturales hacen, que hacen todos tan buenas, y grandes Casas, que puede creer Vueltra Sacra Magestad, que de hoy en cinco años ferá la mas Noble, y populofa Ciudad, que aya en lo poblado del Mundo, y de mejores Edificios. (1) Es la Poblacion, donde los Españoles poblamós, distinta de los Naturales, (2) porque nos parte un brazo de Agua, aunque DDDDDD

(2) Los Españoles sueron edificando, hacia donde está hoy la Iglesia Cathedral, y los Naturales, ó Indios, que es lo mismo, se quedaron en Tlate-

Iulco, Popothla, y sus immediaciones,

<sup>(1)</sup> La formacion de México es de las mejores Ciudades del Mundo, y cabe en ella tanta perfeccion, que sea el Jardin mas hermoso de Italia particularmente en concluyendose la Obra Real del Desague, que con el mayor zelo se está haciendo de cargo de el Comercio de esta Ciudad, y ya ninguno duda el que tenga cumplido esecto, y yo mismo hé cavado en el Tajo, que se está abriende para desaguar el Rio de Guautithlan, Lagunas de Zumpango, Xaltocan, y San Christóval, y con esto se libertará á México de Imundaciones, porque no recibirá tantas Aguas la de Tetzcuco, y aun para el Desague de esta, ó minorarla será despues muy fácil el arbitrio.

CARTA DE RELACION 378

en todas las Calles, que por ella atraviesan, hay Puentes de Madera, por donde se contrata de la una parte à la orça. Hay dos grandes Mercados de los Naturales de la Tierra. el uno en la parte, que ellos habitan, y el otro, entre los Españoles; (1) en estos hay todas las cosas de Bistimentos. que en la Tierra se pueden hallar, porque de toda ella lo vienen á vender; y en esto no hay falta de lo que antes solía en el tiempo de su prosperidad. Verdad es, que loyas de Oro, (2) ni Plata, ni Plumajes, ni cosa rica, no hay nada como folía, aunque algunas Piezecillas de Oro, y Plata salen; pero no como antes.

XVII. Que medotubo Cortés de tener Ar tilleria, y Piezas, que labro, y Minas de Co bre, Hierro, y Salitre, que fe ballaron.

Por las diferencias, que Diego Velazquez ha querido tener con migo, y por la mala voluntad que á su causa, y por su intercesson D. Juan de Fonseca, (3) Obispo de Burgos, me ha tenido, y por el, y por su mandado los Oficiales de la Cafa de la Contratación de la Ciudad de Sevilla, en especial Juan Lopez de Recalde, Contador de ella, de quien todo, en el tiempo del Obispo, solía pender. no hé sido proveido de Artillería, ni Armas, como tenía necesidad, aunque yo muchas veces hé embiado dineros para ello; y porque no hay cosa, que mas los inge-

nios

(1) La Plaza, ó Mercado de los Naturales era en Santiago Tlatelulco, y la de los Españoles en la Plazuela de el Volador, y delante de el Palacio de los Excelen-

tissimos Señores Virreyes.

(3) El Senor Fonseca no tenía los informes correspondientes á la side-

lidad de Cortés, por lo que este padeció tantas Contradiciones.

<sup>(2)</sup> Los Indios olvidaron sus Arter, ó las ocultaron, que es lo mas verosimil, pues tienen habilidad para tolas las Artes mecánicas, y trabajan tan bien como los Españoles, aunque no piensan mas que en el día presente, y no tienen anfia de adquirir. Aqui referiré un caso admirable, que no hace muchos años fucedió, y fue la prifion de un Indio, que era monedero falso, y fabricaba las Monedas con la mayor perfeccion: despues de asegurada su Persona, se recogieron los Instrumentos, de que usaba, y todo se reducia à unos Palitos, y unas hojas de Maguey, & Pita: admiraronse los Jueces, y el Excelentíssimo Señor Virrey, que entonces era, llegó à ofrecerle perdon de la vida, si declaraba el modo, y secreto, con que fabricaba la Moneda, no hubo modo de declararlo, y eligió antes el morir. En Tierra Caliente hacen las Mugeres un Texido de Plumas tan maravilloso, que se puede desafiar á la mejor, y mas diestra Europea á que no le hace igual: En el Baratillo de México se ven unas Figuritas he. chas de Plumas, y Cera por los Indios, que ni en Napoles se hacen me-

me-

nios de los Hombres avive, que la necesidad, y como yo esta tubiesse tan extrema, y sin esperanza de remedio; pues aquellos no daban lugar que Vuestra Sacra Magestad la supiesse: trabajé de buscar orden para que por ella no se perdiesse lo que con tanto trabajo, y peligro se había ganado, y de donde tanto deservicio á Dios nuestro Señor, y á Vuestra Cesárea Magestad pudiera ve-nir, y peligro á todos los que acá estabamos, y por algunas Provincias de las de estas partes, me dí mucha priesa á buscar Cobre, y dí para ello mucho rescate, para que mas ayna se hallasse; y como me trajeron cantidad, puse por obra con un Maestro, que por dicha aquí se halló, de hacer alguna Artillería, y hice dos Tiros de medias Culebrinas, y salieron tan buenas, que de su medida no pueden ser mejores; y porque, aunque tenia Cobre, faltaba Estaño, porque no se pueden hacer sin ello, y para aquellos Tiros lo había habído con mucha dificultad, y me había costado mucho de algunos, que tenían Platos, y otras Vasijas de ello, y aun caro, ni barato no lo hallaba; comencé à inquirir por todas partes, li en alguna lo había, y quiso nuestro Señor, que tiene cuidado, y siempre lo ha tenido de proveer en la mayor priesa, que topé entre los Naturales de una Provincia que se dice Tachco, (1) ciertas Piecezuelas de ello, á manera de Moneda muy delgada, y procediendo por mi pelquifa hallé, que en la dicha Provincia, y aun en otras se trataba por Moneda; y llegandolo mas al Cabo, supe que se sacaba en la dicha Provincia de Tachco, que está veinte, y seis legurs de esta Ciudad, y luego supe las Minas, y embié Herramientas, y Españoles, y trajeronme muestra de ello: y de alli adelante di orden, como sacaron todo lo que fue

DDDDDD2

<sup>(1)</sup> Tazco, en donde despues han sido tan abundantes las Minas de Plata. que solo el Minero D. Juan de la Borda ha dado al Rey de Quintos muy crecidas Sumas.

menester, y se sacará lo que mas hubiere necesidad, aunque con harto trabajos y aun andando en busca de estos Metales, se topó vena de Fierro en mucha cantidad, segun me informaron los que dicen, que lo conocen. Y topado este Estaño, hé hecho, y hago cada día algunas piezas: y las que hasta ahora están hechas, son cinco piezas, las dos medias Culebrinas, y las dos poco menos en medidas, y un Canon Serpentino, y dos Sacres, (1) que yo traje, quando vine á estas Partes; y otra media Culebrina, que compré de los bienes del Adelantado Juan Ponce de Leon. De los Navíos, que han venido, tendré por todas de Metal piezas chicas, y grandes de Falconete arriba, treinta, y cinco Piezas, y de hierro entre Lombardas, y Pasavolantes, y Versos, y otras maneras de Tiros de hierro colado, hasta fetenta Piezas. Assí que ya, loado nuestro Señor, nos podemos defender: y para la Municion, no menos proveyó Dios, que hallamos tanto Salitre, y tan bueno, que podriamos proveer para otras necesidades, teniendo aparejo de Calderas, en que cocerlo, aunque se gasta acá harto en las muchas entradas, que se hacen: y para el Azufre, ya á Nuestra Magestad hé hecho mencion de una Sierra, (2) que está en esta Provincia, que sale mucho humo: y de alli entrando un Español (3) setenta, ó ochenta brazas, arado á la boca abajo, se ha sacado, con que hasta ahora nos habemos fostenido; ya de aquí adelante no habrá necesidad de ponernos en este trabajo, porque es peligroso; y yo escribo siempre que nos provean de España, y Vuestra Magestad ha sido servido, que no aya yá Obispo, que nos lo impida. Def-

(1) Sacres, Pasavolantes, y Versos son Culebrinas menores, de poco Calibre, que ya no se usan.

<sup>(2)</sup> El Volcan de México.

<sup>(3)</sup> Este Español creo sue Francisco Montaño por un Privilegio, que hé visto del Señor Carlos I, que assí lo expresa, y sin contradicion se compone muy bien, que Diego Ordas sue el primero, que reconoció de cerca el Volcan, y que despues Montaño con otros volvieron á executarlo, y sacar de el Azuste para la Pólvora, le que ninguno otro ha hecho despues de estos Sugetos.

Despues de haber dejado asentada la Villa de Santistevan, que en el Rio de Pánuco se pobló, y haber dado fin en la Conquista de la Provincia de Tuturepeque, y de haber despachado al Capitan, que fue á los Impilcingos, (1) y à Coliman, que de todo en un Capítulo de los pasados hize mencion; antes de venir á esta Ciudad, fuy á la Villa de la Vera-Cruz, y á la de Medellin, para visitarlas, y proveer algunas cofas, que en aquellos Puertos habia que proveer: y porque hallé, que á causa de no haber poblacion de Españoles mas cerca del Puerto de San Juan de Chalchiqueca, que la Villa de la Vera-Cruz, iban los Navíos á descargar á ella: y por no ser aquel Puerto tan feguro, como conviene, fegun los Nortes en aquella Costa reynan, se perdian muchos; y fuy al dicho Puerto de San Juan, á buscar cerca algun assento para poblar; aunque al tiempo, que yo alli falté, se buscó con harta. diligencia, y por ser todo Sierras de arena, que se mudan cada rato, no se hallo, y de esta vez estube alli algunos días buscandolo: y quiso Nuestro Señor, que dos legnas del dicho Puerto se halló muy buen asiento (2) con todas las qualidades, que para asentar Pueblo se requieren, porque tiene mucha leña, y Agua, y pastos, salvo, que madera, ni piedra, ni para edificar no la hay, fino muy lejos; y halló e un Estero junto al dicho asiento, por el qual yo hize salir con una Canna para ver si salía á la Mar, ó por él podrían entrar Barcas hasta el Pueblo: y hallóse, que iba á dar á un Rio, que sale á la Mar; y en la boca del Rio, se halló una braza de Agua, y mas: por manera, que limpiandose aquel Estero, que está ocupado de mucha madera de Arboles, podrán subir las Barcas hasta descargar dentro en las Casas del Pueblo. E viendo este aparejo de asiento, y la necesidad, que había de remedio para los Navios, hize que la Villa de Medellin, que

XVIII. Puebla Corté, un fitio, muy à propófito à dos leguas de San Juan de Ulúa, creyendo ferta en adelante la mejor Ciudad de Nueva España.

(1) Los de Impilcingo estaban en la Provincia de Mechuacan; y aun son de el Obispado de Valladolid los Pueblos de Colima, y Zacatula.

<sup>(2)</sup> Por todas las razones, que aquí pone Cortés con grande inteligencia se desampató el Puerto de la antigua Vera-Cruz, y se pasó á San Juan de Ulúa, O Vera-Cruz nueva, y él adelantó casi lo mas, que hoy se reconoce.

CARTA DE RELACION

382

estaba veinte leguas la Tierra adentro, en la Provincia de Tatalptetelco se pasasse alli, y assi se ha fecho, que se han pasado ya casi todos los Vecinos, y tienen hechas sus Casas, y se da órden, como se limpie aquel Estero. y se haga en aquella Villa una Casa de Contratacion. porque aunque los Navios se tarden en descargar, porque aunque han de subir dos leguas con las Barcas aquel Estero arriba, estarán seguros de perderse; y tengo por cierco, que aquel Pueblo ha de ser, despues de esta Ciudad, el mejor que obiere en esta Nueva-España, porque despues acá han descargado en él algunos Navios, y suben las Barcas con las Mercaderías hasta las Casas del dicho Pueblo, y aun assímismo Bergantines: y en esto yo trabajaré de lo tener tan apunto, que muy sin trabajo descarguen, y los Navios desde aquí adelante estarán seguros, porque el Puerto es muy bueno. E assímismo se da mucha prisa en hacer los Caminos, que de aquella Villa vienen á esta Ciudad; y con esto habrá mejor despacho en las Mercaderías, que hasta aquí, porque es mejor Camino, y se ataja una Jornada.

XIX. Dispone Cortés Carave: las, Bergantines, y otros Bageles, para descubrir Estrechos en el Mar del Sur, y de el Norte, y de la utilidad, que se seguia à la Corona Real hallandoles.

En los Capítulos passados hé dicho, muy Podefo Señor, à Vuestra Excelencia, las partes, adonde hé embiado Gente, assí por la Mar, como por la Tierra, de que creo, guiandolo Nuestro Señor, Vuestra Magestad ha de fer muy fervido, y como tengo continuo cuydado, y siempre me ocupo en pensar todas las maneras, que se puedan tener para poner en execucion, y efectuar el deseo, que vo al Real Servicio de Vuestra Magestad tengo, viendo que otra cosa no me quedaba para esto, sino saber el secreto de la Costa, que está por descubrir entre el Rio de Pánuco, y la Florida, que es lo que descubrió el Adelantado Juan Ponce de Leon: y de alli la Costa de la dicha Florida por la parte de el Norte, hasta llegar á los Bacallaos; porque se tiene cierto, que en aquella Costa hay Estrecho, que pasa á la Mar del Sur, y si se hallasse, segun cierta figura, que yo tengo del paraje, adonde está aquel Archipielago, que descubrió Magallanes, por mandado de Vuestra Alteza, parece que saldría muy DE D. FERNANDO CORTES:

cerca de alli, y fiendo Dios nuestro Señor servido, que por alli se topasse el dicho Estrecho, sería la navegacion desde la Especería para essos Reynos de Vuestra Magestad muy buena, y muy breve, y tanto, que fería las dos tercias partes menos, que por donde agora se navega, y sin ningun riesgo, ni peligro de los Navios, que fuessen, y viniessen, porque irían siempre, y vernían por Reynos, y Señorios de Vueltra Magestad, que cada vez que alguna necesidad tubiessen, se podrían reparar, sin ningun peligro en qualquiera parte, que quissessen tomar Puerto, (1) como en Tierra de Vuestra Alteza, y por representarseme el gran Servicio, que de aquí á Vuestra Magestad resulta, aunque vo estoy harto gastado, y empeñado, por lo mucho que debo, y hé gastado en todas las otras Armadas, que hé hecho, assi por la Tierra, como por la Mar, y en sostener los Pertrechos, y Artillería, que tengo en esta Ciudad, y embio á todas partes; y otros muchos gastos, y costas, que de cada día se ofrecen, porque todo se ha fecho, y hace á mi costa, y todas las cosas de que nos hemos de proveer son tan caras, y de tan excesivos precios, que aunque la Tierra es rica, no basta el interesse, que yo de ella puedo haber, á las grandes costas, y expensas, que tengo; pero con todo, habiendo tespeto á lo que en este Capítulo digo, y posponiendo toda la necesidad, que se me pueda ofrecer, aunque certifico á Vuestra Magestad, que para ello tomo los dineros prestados, he deter-EEEEE2

<sup>(</sup>t) Todas las Letras de esté parraso habían de estat gravadas en Láminas de Oro, pues parece imposible, que en una Tierra tan incógnita se hallasse tan inferuido en la Geografía: intentaba descubrir dos Estrechos, uno por la Mar de el Norte, siguiendo la Florida, y no le halló; pero se descubrió la Bla de Terra-Nova; que la divide el Estrecho de Bellisle, y tiene el Marques de el Valle el Título de Duque de Terra-Nova; aunque hoy la poseen los Ingleses: llaina con propriedad toda la Costa, Tierra de los Bacallaos por el mucho Pescado de Bacallao; insigne Secadero, que hay en Terra-Nova, de donde sacan los Ingleses tanta riqueza; y tambien la Virginia, que está despues de la Carolina, navegando desde México, es muý abundante de Bacallao; con que por esta parte de el Norte, ni entonces, ni ahora se ha hallado sin á este Continente desde México; el otro Estrecho á la Mar de el Sur, era por Panamá; pero no le encontró, aunque lo deseaba, como Magallanes le halló en la otra América: no se minora la Gloria de Cortés por haber intentado, y no conseguido, pues á todas las Naciones mas cultas les ha sucedido lo mismo.

minado de embiar tres Carabelas, y dos Bergantines en esta demanda, aunque pienso que me costará mas de diezmil pesos de Oro, y juntar este Servicio, con los demasque he fecho, porque le tengo por el mayor, si, como digo, se halla el Estrecho, y ya que no se halle, no es pofible que no se descubran muy grandes, y ricas Tierras, donde Vuestra Cesárea Magestad mucho se sirva, v los Reynos, y Señorios de su Real Corona se ensanchen en mucha cantidad: y siguese de esto mas utilidad, ya que el dicho Estrecho no se hallasse, que terná Vuestra Alteza labido, que no lo hay, y darfe ha órden, como por otra parte Vuestra Cesarea Magestad se sirva de aquellas Tierras de la Especería, y de todas las otras, que con ellas confinan; y esta vo me ofrezco á Vuestra Alteza. que siendo servido de me la mandar dar, ya que falte el Estrecho, la date con que Vuestra Magestad mucho se sirva; y á menos costa. Plega Nuestro Señor, que el Armada consiga el fin para que se hace, que es descubrir aquel Estrecho. porque sería lo mejor, le qual tengo muy creido, porque en la Real ventura de Vuestra Magestad ninguna cosa se puede encebrir, y á mi no me faltará diligencia, y buen recaudo, y voluntad para lo trabajar.

Assímismo pienso embiar los Navios, que tengo hechos en la Mar del Sur, que, queriendo Nuestro Señor, navegarán en sin de el mes de Julio, de este año de quinientos, y veinte, y quatro, por la misma Costa abajo, en demanda del dicho Estrecho; porque si le hay, no se puede esconder á estos por la Mar del Sur, y á los otros por la Mar del Norte; porque estos del Sur, llevarán la Costa, hasta hallar el dicho Estrecho, ó juntar la Tierra con la que descubrió Magallanes; (1) y los otros del Norte, como he dicho, hasta la juntar con los Bacallaos. Assí por una parte, y por otra no se deje de sabet el secreto. Certifico á Vuestra Magestad, que segun tengo informacion de Tierras, la Costa de la Mar de el

Sur

<sup>(1)</sup> Ya aquí se hace cargo de lo mismo, que sucedió, y sue el saber de cierto, que había el Ysthmo del Panamá, que encadenaba las dos Américas.

Sur arriba, que embiando por ella estos Navíos, yo hubiera muy grandes interesses, y aun Vuestra Magestad se sirviera; mas como yo sea informado del deseo, que Vuestra Magestad tiene de saber el secreto de este Estrecho; el gran servicio, que en le descubrir su Real Corona recibiría, dejo atras todos los otros provechos, y interesses, que por acá me estaban muy notorios, por seguir este otro camino: Nuestro Señor lo guie, como sea mas servido, y Vuestra Magestad cumpla su deseo; y yo assimismo cumpla mi deseo de servir.

Los Oficiales que Vuestra Magestad mandó venir para entender en sus Reales Rentas, y Hacienda, son llegados, y han comenzado á tomar las Cuentas á los que antes tenian este cargo, que yo en nombre de Vuestra Alteza, para ello había señalado: y porque los dichos Oficia- bia gastado en les harán Relacion á Vuestra Magestad del recado, que en todo hasta aquí ha habido, no me detendré en dat de ello particular cuenta á Vueltra Mageltad, mas de remitirme á la que ellos embiarán, que creo será tal, que por ella Vuestra Alteza conozca la solicitud, y vigilancia, que yo hé siempre tenido, en lo que toca á su Real servicio: y que aunque la ocupacion de las Guerras, pacificacion de esta Tierra, haya sido tanta, quanta el suceso manisiesta, que no por esso me hé olvidado de tener especial cuidado de guardar, y allegar todo lo que ha sido posible de lo que á Vuestra Magestad ha pertenecido, y yo hé podido aplicar. Y porque por la Cartacuenta, que los dichos Oficiales á V. Cefárea Magestad embian, parece, y verá Vuestra Alteza. que yo hé gastado de sus Reales Rentas, en las cosas, que para la pacificacion de estas Partes, y ensanchamiento de los Señorios, que en ellas Vuestra Cesárea Magestad tiene, fesenta, y dos mil, y tantos pesos de Oro: es bien, que V. Alteza sepa, que no se pudo hacer otra cosa; porque quando yo comenze à gastar de ello, sue despues de no me haber á mi quedado que gastar, y aun de estar empeñado en mas de treinta mil pesos de Oro, que tomé prestados de algunas personas: y como no se pudiesse hacer otra cosa,

XX. Pide Cortés se le pa guen 504 pefos de oro, que bas pacificar las Provincias rebeladas, demas de 60µ. de la Hacieda Real,

ni en el Real servicio de Vuestra Alteza se pudiesse cumplir lo necesario, y mi deseo, sue forzado gastarlo: y no creo, que ha fido tan poco el fruto, que de ello redunda, y redundará, que no sea mas de mil por ciento de ganancia. (1) E porque los Oficiales de Vueltra Magestad, puesto que les confta, que de haberlo yo gastado, ha sido muy servido, no lo reciben en euenta; porque dicen, que para ello no tranen Comisson, ni Poder, Suplico á Vuestra Magestad mande, que pareciendo ello haber sido bien gastado, se me reciba, y se me paguen otros cincuenta, y tantos mil pesos de Oro, que yo hé gastado de mi hacienda, y que he tomado prestado de mis Amigos porque, si esto no se me pagaffe, yo no podría cumplir con los que me la han prestado, y quedaría en mucha necesidad, y no tengo yo pensamiento, que Vuestra Católica Magestad lo permita; fino que antes de mas de pagarfeme, me ha de mandar hacer muchas, y grandes mercedes; porque demas de ser Vueltra Alteza tan Católico, y Christianissimo Principe, mis fervicios por su parte no lo desmerecen, y el fruto que han hecho da de ello testimonio:

. XXI. Embla Cortés al Rey cofas mas pres ciofas, que las que robaron, y entre ellas una Culebrina , y 604. pe/as: mal modo de portarse Diego Velazquez.

De los dichos Oficiales, y de otras personas, que en fu Compañía vinieron, y por algunas Cartas, que de esfos Reynos me han escrito, he sabido, que las cosas que yo a Vuestra Cefárea Magestad embié con Antonio de Quiñones, y Alonfo de Avila, que fueron por Procuradores de esta Nueva-España, no llegaron ante su Heal presencia,(2) porque fueron tomados de los Franceses, á causa del mal recado, que los de la Cafa de la Contratacion de Sevilla castery to youther 

(a) Esta fue una pendida muy considerable, y que si no hubiera sucedido, habella temido huestra Corre el mayor gozo en ver las Piczas maravillosas, que em-

bio Corres, y pusieron en codicia à las demas Naciones.

<sup>(1)</sup> Que dice mil por cierro millones de millones por unos cuentese toda la Plata, y Oro, que ha ido à España desde Cortés hasta el día de hoy, y en Caudales para el Rey, Comercio, y Particulares, no es facil lacar la suma de Millones de pesos y valor de Alhajas, importe de Granas, y otros Generos de creçido valor. Fodo esto lo gano Cortés, garando la Tierra, y aunque en España se haya seguido alguna despoblacion en alguna parte, se recompensa con la substancia, que le entra, y aun con muchas Familias, que en iquecidas en la América, hacen socces. la Elpaña Vicia inquinción suo

embiaron, para que los acompañasse desde la Isla de los Azores: y aunque por ser todas las cosas, que iban tan ricas, y estrañas, que deseaba yo mucho que Vuestra Mas gestad las vieras porque demas del servicio, que con ellas Vuestra Alteza recibia, mis servicios fueran mas manifiestos. me ha pesado mucho; mas tambien hé holgado que las llevassen, porque á Vuestra Magestad harán poca falta, y yo trabajare de embiar otras muy mas ricas, y estrañas, segun tengo nuevas de algunas Provincias, que ahora he embiado a conquistar, y de otras que embiare muy presto, teniendo Gente para ello: y los Franceses, y los otros Principes, à quien aquellas cosas fueren notorias, conocerán por ellas la razon, que tienen de se subjetar á la Imperial Corona de V. Cefárea Magestad: pues demas de los muchos, y grandes Reynos, y Señorios, que en essas Partes V. Alteza tiene; de estas tan divisas, y apartadas yo el menor de fus Vasallos tantos, y tales servicios le puedo hacer; ypara princípio de mi ofrecimiento, embio ahora con Diego de Soto, Criado mio, ciertas cofillas, que entonces que daron por deshecho, y por no dignas de acompañar á las otras, y algunas, que despues acá yo he hecho, que aunque, como digo, quedaron por deshechadas, tienen algua parecer con ellas: embio assimismo una Culebrina de Plata; (1) que entró en la fundicion de ella veinte, y quatro quintales, y dos arrobas, aunque creo entró en la fundicion algo, porque se hizo dos veces; y aunque me sue assaz costosa; porque demas de lo que me costó el Metal, que fueron veinte, y quatro mil, y quinientos pelos de Oro, á razon de á cinco pesos de Oto el Marco, con las otras costas de Fundidores, y Gravadores, y de los llevar hasta el Puerto, me costó mas de otros tres mil pesos de Oros pero por ser una cosa tan tica, y tan de ver, y digna de ir ante

FFFFF 1

<sup>(1).</sup> Mejor diria una Culebrina de Oco, por lo mucho que tenía, y defeara yo faber un exemplar de otro Conquistador, que can a el principio de la Conquista hubiesse embiado a su Soberano una Pieza tan primorosa, de taato peso, y valore

tan alto, y Exelentissimo Principe, me puse á lo trabajar, y gastar: Suplico á Vuestra Cesárea Magestad reciba mi pequeño servicio, teniendole en tanto, quanto la grandeza de mi voluntad para le hacer mayor, si pudiera merecer; porque aunque estaba adeudado, como á Vuestra Alteza arriba digo, me quise adeudar en mas, deseando, que Vueltra Magestad conozca el deseo, que de servir tengo, porque hé sido tan mal dichoso, (1) que hasta ahora hé tenido tantas contradicciones ante Vueltra Alteza, que no han dado

lugat à que este mi deseo se manifestasse.

Assimismo embio à Vuestra Sacra Magestad sesenta mil pesos de Oro, (2) de lo que ha pertenecido á sus Reales Rentas, como Vuestra Alteza verá por la Cuenta, que de ello los Oficiales, y yo embiamos, y hemos tenido atrevimiento à embiar tanta suma junta, assi por la necefidad, que acá se nos representa, que Vuestra Magestad debebe tener con las Guerras, (3) y otras colas, como porque Vuestra Magestad no tenga en mucho la pérdida de lo pasado: y despues de esto se embiará cada vez, que hubiere aparejo, todo lo mas que yo pudiere: y crea Vuestra Sacra Magestad, que segun las cosas van enhiladas, y por estas partes se enfanchan los Reynos, y Señorios de Vuestra Alteza, que tendrá en ellas mas seguras Rentas, y sin

1,1,0

<sup>(1)</sup> No dices bien, Heroe incomparable: en haber side tan perseguido, fuiste el mas feliz, y con las contradicciones injustas labraste tu mayor Mérito en todo el Orbe: te impugnaron como a David, porque querían injustamente tus Emulos; te impugnaron aun tus mismas hechuras, y Beneficiados, y como otro Achimelech se volvieron contra su Geses No hay que temer, porque en medio de tantos finiestros informes, es superior à todas el animo de otros Héroes Soberanos, como el Senor Carlos I. y Phelipe II. que te fostendrán.

<sup>(2)</sup> Quando otro pediría: Dinero para adelantar la Conquista, Cortés le embiaba, y gastaba de lo suyo legitimamente habido.

<sup>(3)</sup> En las Historias de el Senor Carlos I. se pueden leer las Guerras, que tubo en Alemania como Emperador: En España a causa de el Levantamiento de los Comuneros, que sueron vencidos en Medina del Campo: en Pavía con Francisco I. Rey de Francia, á el que sin duda hicieron prissonero, y lo estubo en España, no obstante que sue soberano de grande valor, y pericia Militar, y todos le juzgan por digno Competidor de Carlos V. self governo en al por same. ୍ : ୨୮ ୩୬ ବିଶେଷ

costa, que en ninguno de todos sos Reynos, y Señorios. fino se nos ofrecen algunos embarazos, de los que hasta aquí se nos han ofrecido. Digo esto, porque habrá dos días, que Gonzalo de Salazar, Factor de Vuestra Alteza, llegó al Puerto de San Juan, de esta Nueva-España, del qual hé fabido, que en la Isla de Cuba, por donde pafo, le dijeron, que Diego Velazquez, Teniente de Almirante en ella, habia tenido formas con el Capitan Christóval Dolid, que yo embié á poblar las Hibueras, en nombre de Vuestra Magestad, y que se habian concertado, que se alzaría con la Tierra por el dicho Diego Velazquez, aunque por ser el caso tan seo, y tan en defervicio de Vuestra Magestad, yo no lo puedo creer, aunque por otra parte lo creo, conociendo las mañas, (1) que el dicho Diego Velazquez siempre ha querido tener para me danar, y estorbar, que no sirva, porque quando otra cosa no puede hacer, trabaja, que no pase Gente en estas partes; y como manda aquella Isla, prende á los que van de acá, que por allí pasan, y les hace muchas opresiones, y tomales mucho de lo que llevan, y despues hace probanzas con ellos, porque los dé libres; y por verse libres de el, hacen, y dicen todo lo que quiere: yo me informaré de la verdad; y si hallo ser assi, pienfo embiar por el dicho Diego Velazquez, y prenderle; (2) y preso embiarle á Vuestra Magestad; porque cortando la raiz de todos males, que es este Hombre, todas las otras ramas se secarán, y yo podré mas libremente efectuar mis Servicios comenzados, y los que pienso comenzar.

Todas las veces, que á Vuestra Sacra Magestad he escrito, he dicho á Vuestra Alteza el aparejo, que hay

GGGGG

en

XXII. Pide
Cortes se le em
bien Religiofos de buena
vida, y exem
plo para la con
version de los
Indios, y modo,
con que podian
mantenerse, y
fabricar Con
ventos, y de los
Arrendamiétos
de los Dieze
mos.

<sup>(1)</sup> Los dolos, y artificios, con que tanto le mortificó no por Servicio de Dios, y de el Rey, sino por emulacion de la Gloria de Cortés.

<sup>(2)</sup> En nada se detenía Cortés, como juzgasse ser de el Servicio de el Soberano; y se resolvía á empresas las mas arduas, venciendo todas las dificultades.

en algunos de los Naturales de estas partes, para se convertir á nuestra Santa Fé Católica, y ser Christianos: y hé embiado á suplicar á Vuestra Cesárea Magestad, para ello mandasse proveer de Personas Religiosas de buena vida, y exemplo. Y porque hasta agora han venido muy pocos, ó quasi ningunos: y es cierto, que harían grandissimo fruto, (1) lo torno á traher á la memoria á Vuestra Alteza, y le suplico lo mande proveer con toda brevedad, porque de ello Dios Nuestro Señor será muy servido, y se cumplitá el deseo, que Vuestra Alteza en este caso, como Católico, tiene. E porque con los dichos Pro-

Cli-

- (1) Este gloriolo Soldado en la Milicia de la Tierra era igualmente Zeloso para la Milicia Celestial, pidiendo Religiosos, que doctrinassen los Indios, y trabajassen en esta Viña. A los que dudassen maliciosamente de el fruto de las Mifiones en la América, les pregunto: ¿Quien ha ganado á Dios tantas Almas, fino la constancia, y refidencia en los Pueblos de los Missoneros? ¿Quien les ha ido reduciendo á Poblaciones? ¿Quien les ha enseñado á los Indios la Doctrina Christiana? unos con mas, otros con menos Zelo: Baste esta proposicion cierta: que sin los Ministros Evangélicos andarían los Indios desnudos, como sucede hoy entre los Rebeldes, y Gentiles, que no tendrían Dios, ni Ley, que cada día huirían á los Montes, y ni con un millon de Soldados se les podría reducir en las dos Américas; que las Iglesias, los Edificios, las Siembras, los Instrumentos para trabajar la Tierra, todo se lo han enseñado los Missoneros, y Parrocoss y por el descuydo, o mala conducta de algunos, no es razon obscurecer el mérito de tantos Venerables, Sabios, y Virtuosos Minist os, que todos los días, todas las horas, y á todos inftantes andan atravelados con grande incommodidad en los Caminos ásperos para la administracion de Sacramentos, estan sufriendo cara á cara las impertinencias de los Naturales, contenien lo sus alborotos; socorriendo sus necesidades, desterrando su ignorancia, confesando, predicando, y dando en todo buen exemplo; y es casi evidente en un Católico, y pladoso, que en la América ha ganado tanto la Palabra de el Evangelio, como la Espada de el Soldado, ó á lo menos ha manteni lo, y alegurado lo ganado por esta. La Religion es la que une à los Hombres: su diversidad les separa, ó hace enemigos: la Fé, y el Evangelio les haze obedientes à el Soberano, y à sus Ministros, y assi esten todos persuadidos, à que Cortés peleaba sin olvidarse de la Religion, era Religioso sin olvidarse de la Espada para mantenerla; tenía arrojo Militar qual ninguno, pero sobre el fundamento de la confianza en Dios, que es el que levanta, y destruye Reynos, y por quien los Reyes reynan, y los Ministros hacen Justicia: en un Rey discierne admirablemente Cortés dos deseos, uno como de Soberano en dilatar temporalmente sus Dominios, y otro como de Católico para el aumento espiritual, y salvacion de las Almas.

DE D. FERNANDO CORTES: curadores Antonio de Quiñones, (1) y Alonso Davila, los Concejos de las Villas de esta Nueva España, y yo, embiamos á suplicar á Vuestra Magestad, mandasse provees de Obispos, ó otros Prelados, para la administracion de los Oficios, y Culto Divinos y entonces pareciónos, que assí convenia: y agora mirandolo bien, hame parecido, que Vuestra Sacra Magestad los debe mandar proveer de otra manera, paraque los Naturales de estas partes mas aina se conviertan, y puedan ser instruidos en las Cosas de nuestra Santa Fé Católica: y la manera, que á mi, en este calo me parece que se debe tener: es, que Vuestra Sacra Magestad mande, que vengan á estas partes muchas Personas Religiosas, como ya he dicho, y muy zelosas de este fin de la conversion de estas Gentes: y que de estos le hagan Casas, y Monasterios, por las Provincias,

GGGGG&

<sup>(</sup>i) Antonio de Quinones assió de un Brazo á Cortes, quando se vió en gran peligro, y le sacó de entre los Indios Mexicanos: no se logró esta remesa de Alhajas hecha á el Rey Carlos I. porque junto á los Azores aprefó las Carabelas, & Navios el Colario Frances llamado Florin, y fue la mayor lástima, pues llevaba Quinones cosas admirables, es à saber: muchas Piedras finas, en particular una Esmeralda como la palma de la Mano, quadrada, y que remataba en punta de Pyiámide; una Vaxilla de Oro, y Plata en Tazas, Jarros, Escudillas, Platos, Ollas, y otras Piezas, vaciadas unas como Aves, otras como Peces, otras como Animales, otras como Frutas, y Flores, y muy á el vivo: muchas Manillas, Zarzillos, Sortijas, Bezotes, ô Arillos, que los Indios trahían pendientes de el Labio inferior, derivado de el término Bezo, y Joyas de Hombres, y Mugeres; algunos Idolos, y Cerbatanas de Oro, y Plata, todo lo qual valía mas de ciento, y cincuenta mil Ducados: á demas de esto slevaban muchas mascaras Mosaycas de Piedras finas pequeñas con las ore-Jas de Oro, los Colmillos de Huesso: muchas Ropas de Sacerdotes Gentiles, Frontales, Palias, y otros Ornamentos de Templo texidos de Plumas, Algodon, y pelos de Conejo: Huessos de Gigantes, que se hallaron en Culhuacan, y se han visto, y hallado otros muchos en la Diocesis de Puebla, lo que parece prueba, que es cierto, que los Tlaxcaltecas mataron Hombres Gigantes, y no aquieta enteramente la razon, de que con el Suco de la Tierra crecen, pues es fallo en Culhuacan, donde les halló Cortés. Me hago cargo de lo que dice el Reverendíssimo Feyjoo, pero el hecho es cierto, é innegable, y muy verosímil, que aun despues de el Diluvio Universal quedaran Hombres de Estatura dissorme, y gigantea, y en los Mecos se ven hoy algunos Hombres, que como Saul exceden a los Mexicanos de el hombro arriba; yo los hé visto muy altos, y tambien tengo en mi Librersa Huessos de tal tamaño, que á no haberlos formado assí la Naturaleza, es preciso consesar, que eran de proprios Gigantes; mas esta disputa se reserva à los Eruditos, que coda uno va por su lado: Tambien embió Cortés tres Tigres, y habiendose soltado uno en la Nao, mató dos Personas, hirió à otras, y saltó à la Mar: aun vivian los Padres de Cortes, porque Juan de Ribera su Secretario les Ilevaba tambien quatro mil Ducados.

que acá nos pareciere, que convienen, y que á estas se les de de los Diezmos para hacer sus Casas, y sostener sus vidas, y lo demas que restare de ellos, sea para las Iglesias, y Ornamentos de los Pueblos, donde estubieren los Españoles, y para Clérigos, que las sirvan, y que estos Diezmos los cobren los Oficiales de Vuestra Magestad, y tengan cuenta, y razon de ellos, y provean de ellos á los dichos Monasterios, y Iglesias, que bastará para todo, y aun sobra harro, de que Vuestra Magestad se puede servir. Y que Vueltra Alteza suplique à su Santidad, conceda á Vuestra Magestad los Diezmos de estas partes, para este esectos haciendole entender el Servicio. que à Dios Nuestro Señor se hace, en que esta Gente se convierta, y que esto no se podría hacer, sino por esta via; porque habiendo Obispos, y otros Prelados, no dejarían de seguir la costambre, que por nuestros pecados hoy tienen, en disponer de los bienes de la Iglesia, que es gastarlos en pompas, y en otros vicios: en dejar Mayorazgos á sus Hijos, o Parientes; (1) y aun sería otro mayor mal, que como los Naturales de estas partes tenían en sus tiempos Personas Religiosas, que entendían en sus Ritos, y Ceremonias, y estos eran tan recogidos, assi en honestidad, como en castidad, que si alguna cosa, fuera de esto, á alguno se le sentía, era punido con pena de muerte. E si agora viessen las cosas de la Iglesia, y servicio de Dios, en poder de Canonigos, ó otras Dignidades; y supiessen, que aquellos eran Ministros de Dios,

y

<sup>(</sup>t) Esto ya está remediado, porque son intestables los Obispos, y por lo que expresa Cortes, se conoce, que en España entonces storecía poca disciplina Eclesiástica en las Iglesias Cathedrales, y creo tenía en gran parte razon segun los exemplares, que se refieren de aquel tiempo, salta de residencia de Obispos, y Canónigos, barbarie, y excesos, pero no tardó en entrar el siglo de Oro de el Concilio de Trento, en que los Obispos de España se distinguieron en Virtud, y Letras. Por lo dicho ninguno se que e ahora de que está maio el Mundo, porque sin duda tiene otro semblante mejor la disciplina Eclesiástica, y Regular; y el tener los Obispos, y Eclesiásticos Hijos, y dejarles Mayorazgos ya es la cosa mas escandalosa, y castigada: el mal exemplo, y libertad de aquel Siglo en todos Estados motivó el estrechar las Leyes para hacer odiosos, y privar de Herencias á los Hijos maturales.

y los viessen usar de los vicios, y profanidades, que agora en nueltros tiempos en esfos Reynos usan, sería menospreciar nueltra Fé, y tenerla por cosa de burla: y sería á tan gran daño, que no creo aprovecharía ninguna otra predicacion, que se les hiciesses y pues que tanto en esto va, y la principal intencion de Vuestra Magestad es, y debe ser, que estas Gentes se conviertan, y los que acá en fu Real nombre residimos la debemos seguir, y como Christianos tener de ellos especial cuidado, (1) hé querido en esto avisar á Vuestra Gesárea Magestad, y decir en ello. mi parecer; el qual suplico á Vuestra Alteza, reciba como de persona súbdita, y Vasallo suyo, que assí como con las fuerzas corporales trabajo, y trabajaré, que los Reynos, y Señorios de Vueltra Mageltad, por estas Partes se enfanchen, y su Real fama, y gran Poder, entre estas Gentes se publique, que assi deseo, y trabajaré con el ánima. paraque Vuestra Alteza en ellas mande sembrar nuestra Santa Fé, porque por ello merezca la Bienaventuranza de la vida perpetua; y porque para hacer Ordenes, y bendecir Iglesias, y Ornamentos, y Oleo, y Crisma, (2) y otras cosas, no habiendo Obispos, seria dificultoso ir á buscar el remedio de ellas á otras partes: assimismo Vuestra Magestad debe suplicar à su Santidad, que conceda su poder, y fean sus Subdelegados en estas Partes las dos Personas Principales de Religiosos, que á estas Partes vinieren, uno de la Orden de San Francisco, y otro de la Orden de Santo Do-

### ННННН

(1) Parece Cortés un Missionero Apostólico, mas que un Militar, y me asombra, y admira siempre su Zelo en el mayor servicio de Dios, y de el Rev.

<sup>(2)</sup> Aisí lo hizo el Sr. Carlos I. como pedía Cortés: y el Papa concedió á el Padre Motolinía facultad de Confirmar, pero no de confagrar Oleos, porque es proprio de los Obispos, y en creer que orro podía, se llevé Cortés de alguna opinion menos feguida, y no practicada.

Domingos (1) los quales tengan los mas largos Poderes, que Vueltra Magestad pudieres porque por ser estas Tiertas tan apartadas de la Iglesia Romana, y los Cristianos, que en ellas residimos, y residieren, tan lejos de los remedios de nueltras conciencias, y como humanos tan sujetos á pecado, hay necesidad, que en esto su Santidad con nosotros se estienda, en dar á estas personas muy largos Poderes; y los tales Poderes sucedan en las personas, que siempre residan en estas partes, que sea en el General, que suere en estas Tierras, ó en el Provincial de cada una de estas Ordenes.

Los Diezmos de estas partes se han arrendado de algunas Villas; y de las otras andan en pregon, y arriendase desde el año de veinte, y tres á esta parte; porque de los demas no me pareció, que se debía hacer, porque estos en si sueron pocos; y porque en aquel tiempo los que algunas Crianzas tenian, como era en tiempo de Guerras, gastaban más en sostenerlo, que el provecho, que de ello habían, si otra cosa Vuestra Magestad embiare á mandar, hacer se ha, lo que mas suere su servicio.

Los Diezmos de esta Ciudad del dicho año de veinte, y tres, y de este de veinte, y quatro, se remataron en cinco mil, y quinientos, y cincuenta pesos de Oro, y los de las Villas de Medellin, y la Vera-Cruz, andan en precio de mil pesos de oro, por los dichos años no estan rematadas, creo subirán mas. Los de las ôtras Villas no he sabido si estan puestos en precio: porque como estan lejos, no he habido respuesta. De estos dineros se gastarán para hacar las Iglesias, (2) y pagar los Cu-

(1) Assí lo hizo el Sr. Carlos I. embiando Religiosos de San Francisco, cuya principal Cabeza sue el V. Fr. Martin de Valencia, y despues Religiosos Dominicos, cuya principal Cabeza, y Fundador de la Provincia sue el V. Betanzos, que hizo el primer Convento, ó Doctrina en Tegethlaxtoc cerca de Tetzcuco.

<sup>(2)</sup> Alsí se hizo, y de ciempo de Cortés se mantienen unas Fábricas de maravissosa Estructura, como son las de Tepozehlan, Ayacapisthla, Tula, Mestithlam, Molango, Cuernabaca, Oculman, y otras partes, y las pinturas son de insignes Macstros.

Curas, y Sacristanes, y Ornamentos, y otros gastos que fueren menester para las dichas Iglesias: y de todo tendrá cuenta el Contador, y Tesorero de Vuestra Magestad, porque todo se entregará al dicho Tesorero: y lo que le gastáre, será por Libramiento del Contador, y mio.

Assimismo (muy Católico Señor) hé sido informado de los Navios, que ahora han venido de las Islas, que los Jueces, y Oficiales de Vuestra Magestad, que en la Isla Española residen, han proveído, y mandado apregonar en la dicha Isla, y en todas las otras, que no saquen Yeguas, (1) ni otras cosas, que puedan multiplicar para

XXIII. Se pro
bibe se saquen
Caballos, y
otras cosas para multiplicar;
providécias de
Cortés, para
que se conserve la població
de la Tierra
perpetuaméte.

#### HHHHH

(1) Vinieron Yeguas de las Islas, y de Elpaña, y la Cría de Caballos es abun-

dantissima en este Reyno, muy ligeros, y de buena talla.

De las demas especies de Animales, conocidos en Europa, como Leones, Tígres, Osos, Gatos, Viboras de calcabel por el ruido que meten, Alacranes, &c. hay en esta Nueva-España con abundancia, y estos últimos son muy venenosos en Tierra-caliente; pero hay algunos particulares, y raros, como los Castores, que se hallan en el Golfo de Californias, á la desembocadura del Rio Colorado, mas no tienen la cola tan ancha, ni larga como en otras partes.

Los Cíbolos, que son una especie de Bueyes pequeños, mansos, y bastante seos: tienen el Lomo sevantado á el modo de los Camellos, y el pelo, ó lana es fina.

Armadillos es una especie de Tortugas chicas: están cubierros en todo el cuerpo, y cola con unas Conchas, que abren, y cierran como quieren: tienen las unas largas, y corren bastante.

Tlacoachi: es de el tamaho, y color de Zorra algo mas pardo: anda minando debajo la tierra; y muda fus hijuelos de una á otra parte, llevando á unos encima del Lomo, y á otros metidos en una especie de bolsa, que forma con una membrana en las íngles.

Zorrillo: propriamente es un Zorro pequeño manchado, que despide un ayre tan fétido, que se percibe, y molesta el olsato a grande distancia, y en esto consiste su-

natural defensa.

Culebras Saetillas, se arrojan desde los Arboles contra los Caminantes, y son muy venenosas.

Tarantulas: son unas Aranas grandes peludas, y tan venenosas, que en pisando-

las una Bestia, luego se le cae el casco.

Nighasí son unos insectos menndisimos, que se meten entre cuero, y carne, y allí hacen una bolsia, donde crimi causan suertes dosores, y es preciso sacar con un Alfiler toda la bolsia, para que no se multipliquen, ni quede alguno dentro, pues si se les deja, comen toda aquella parte, como si suera cancer.

Luciernages: son trues Mosquitos, que despiden luz solo quando vuelan, por terretta debajo de las alas: estos son, los que segun Solis enganaron á la geute de Narvaez, quando venía contra Cortés, pensando que estas luces eran mechas encendidas

de Arcabuces.

esta Nueva-España, so pena de muerte; y hanlo hecho, á fin, que siempre tengamos necesidad de comprarles sus Ganados, y Bestias, y ellos nos los vendan por excesibos precios, y no lo debieran hacer assi, por estar notorio del mucho deservicio, que á Vuestra Magestad se hace, en escufar que esta Tierra se pueble, y se pacifique, pues saben quanta necesidad hay de esto, que ellos desienden para fostener lo ganado, y ganar lo que mas hay, como por las buenas obras, y mucho noblecimiento, que aquellas Islas de esta Nueva-España han recibido: y porque en la verdad, ellos allá tienen poca necesidad de lo que desienden: Suplico á Vuestra Magestad lo mande proveer, embiando á aquellas Islas su Provision Real, para que todas las personas, que lo quisieren sacar, lo puedan hacer, sin pena alguna, y á ellos que no lo defiendan; porque demas de no les hacer á ellos falta, Vuestra Magestad sería de ello muy deservido, porque no podríamos acá hacer nada, en conquistar cosa de nuevo, ni aun sostener lo conquistado: y yo me hubiera pagado bien de esto, de manera, que ellos holgaran de reponer sus Mandamientos, y Pregones; porque con dar yo otro, para que ninguna cosa, que de aquellas Islas se trajesse, se descargasse en esta Tierra, sino suesse las que ellos defienden, ellos holgarían de dejar traher lo uno, porque se les recibiesse lo atro; pues no tienen otro remedio para tener algo, sino la contratacion de esta Tierra, que antes que la tubiessen, no había entre todos los Vecinos de las Islas mil pefos de Oro, y ahora tienen mas que en algun tiempo tubieron: mas por no dar lugar à que los que han querido mal decir, puedan estender sus lenguas, lo hé disimulado, hasta lo manifestar á Vuestra Magestad, para que Vuestra Alteza lo mande proveer, como convenga á su Real servicio.

Tambien hé hecho saber á Vuestra Cesárea Magestad, la necesidad, que hay, que á esta Tierra se traigan Plantas de todas suertes, y por el aparejo, que en esta Tierra hay de todo genero de Agricultura: y porque hasta ahora nisguna cosa se ha proveido, torno á

fuplicar á Vuestra Magestad, porque de ello será muy servido, mande embiar su Provision á la Casa de la Contratacion de Sevilla, paraque cada Navío traiga cierta cantidad de Plantas, (1) y que no pueda salir sin ellas, porque será mucha causa para la Poblacion, y perpetuacion de ella.

Como á mi convenga buscar toda la buena órden, que sea posible, paraque estas Tierras se pueblen, y los Españoles Pobladores, y los Naturales de ellas se conserven, y perpetúen, y nuestra Santa Fe en todo se arraigue, pues Vuestra Magestad me hizo merced de me dar cuydado, y Dios Nuestro Señor fue servido, de me hacer medio, por donde viniesse en su conocimiento, y debajo del Imperial yugo de Vuestra Alteza, hice ciertas Ordenanzas, y las mandé pregonar; y porque de ellas embio copia á Vuestra Magestad, no terné que decir, sino que á todo lo que acá yo hé podido fentir, es cosa muy conveniente, que las dichas Ordenanzas se cumplan. De algunas de ellas los Españoles, que en estas partes residen, no estan muy satisfechos, en especial de aquellas, que los obligan á arraigarse en la Tierra, porque todos, ó los mas, tienen pentamientos de se haber con estas Tierras, como fe han habido con las Islas, que antes se poblaron, que es esquilmarlas, y destruirlas, y despues dejarlas: y porque me parece, que sería muy gran culpa á los que de lo pasado tenemos experiencia, no remediar lo presente, y por venir, proveyendo en aquellas cosas, por donde nos es notorio haberse perdido las dichas Islas, mayormente siendo esta Tierra, como yo muchas vezes à Vuestra Magestad hé escrito, de tanta Gran-

IIIII

deza;

<sup>(1)</sup> Me parece que rara Planta de Europa falta en el Reyno, unas prueban mejor, que etras, folo falta industria, y gana de trabajar: pues hay Tierras Calientes, como son todas las cercanas á las Costas de el Mar de el Sur, y de el Océano, otras templadas, como México, y Puebla, y otras muy frias, como son las que estan cerca de los Volcanes de México, Orizaba, Toluca, y las Sierras, y segun esta variedad tan notable de temperamentos, prueban las Plantas.

(1) Mucho se ha escrito, y doctissimamente sobre las causas de la Despoblacion de nuestra España, y ser una de las principales la Poblacion de Indias: el hecho es cierto, é innegable, porque tantos millones de Criollos, que llaman Españoles, como hay en las dos Américas, y en todas las Islas, descienden de Espanoles rancios, à los que se agrega el número tan crecido de Gachupines, ó Europeos como hay á el presente, y con todo esto, para sosegar los escrupulos de algunos curiosos pongo las figuientes refleviones: Un Rey, que tiene vastos Dominios, debe cuydar, de que todos esten poblados, pues todos son sus Vasallos, y todos le contribuyen, conque contando los Vafallos, que nuestro Rey tiene en la Vieja España, en las dos Américas, y en tantas Islas, tiene mas Pobladores, mas Vafallos, mas Ciudades, mas Tributos, mas Riqueza, mas Poder, mayor seguridad, aunque por calualidad sea menor la Poblacion de algunas Ciudades de Castilla, que en comparacion de les demas Dominios es una mínima parte.

El Dinero en España andaba antes muy escaso, y con los que vienen á Indias. fe socorren muchas Familias de alla, y lo que mas es, hay para los gastos de Guerra.

Quanto mas pobladas de Gente esten las Américas, tendrá nuestro Rey mas Tropa de los nacidos en ellas, y aun para embiar à España, y socorrer à otras Islas, pasarán mas Pobladores á España con tráfico, con Haziendas, y con Familias, y poco à poco se irá reemplazando la falta de Gente, que á el principio de

la Conquista se experimentó.

Ultimainente todas las Naciones Cultas tienen anfia de poseer mas, y mas en las Américas, y le despueblan aun mas, que nosotros, con que el partido es igual, la causa es indispensable; la utilidad notoria, la defeusa de estas Provincias precisa, la variedad de el Mundo natural á nuestra condicion, y las razones de Estado idénticas, porque en el instante, en que un Soberano permitiera otro en la América, correisan igual riesgo todas las Provincias: esto supuesto, el mandar que todos los Españoles ricos en las Indias se volviessen con sus Hijos Criollos à España, era Impracticable, duro, y de gran perjuicio para los Interesses Reales, y de particulares, el obligar á todos los Españoles á guardar Castidad en las Américas, moralmente imposible, conque se pueden interpretar muy bien las razones de los Eruditos, que vieron la despoblacion de España en los principios, que dudaron de las riquezas, que no vieron estas Provincias Americanas, que no trataron á los Indios, y finalmente la propagacion de la Fe, y la Extirpacion de el Gentilismo son suertes fundamentos, para no llorar tanto la falta de algunas Familias en España, á la que circulando la Poblacion por el Mundo, irán volviendo, infenfiblemente.

Yo no vine a esta Nueva España para volver a mi antiguo Reyno, ni para embiar riquezas, fino para vivir en trabajos, y fatigas de mi Pastoral Ministerio; conservo el amor á mi Patria, ve no quiero deslucir la Vieja España en cosa alguna, y con todo dijo con verdad Hernan Cortés, que México, y otras Provincias de la América tienen disposicion para ser de las mejores de el Mundo en Grandeza, Nobleza, y Riqueza, fin que me mueva á decir esto la adulación á los Naturales de este Pais, sino unicamente el conocimiento de la verdad; el amor á todos los Españoles de estos Paises, á los Indios por mi Oficio, y Derechos Divino, Natural, y Eclesiástico, y la experiencia de que la Tierra es fecunda, agradecida à el cultivo, y benéfica en mas abundantes Cosechas, que en nuestra España. No por esto faltan incommodidades, y mayores que en la Europa, porque las Pestes son mas frequentes, los Calores, é intemperie hacia las Costas de el Mar, sea Norte, 6 Sur, infufribles, y aun cafi inhabitables algunas, de modo, que el que viene à Nueva España, puede esperar sea su sepulcro no solo el Mar, sino tambien los Puertos: Tenga presente la Muerte, y la Eternidad para no cebatse con la Codicia, que las Riquezas se desparecen, y lo que queda siempre es la Justicia, las Virtues, y la buena fama,

puede ser servido, y las Reales Rentas de Vuestra Magestad acrecentadas: Suplico á Vuestra Magestad las mande mirar, y de aquello, que mas Vuestra Alteza fuere servido, me embie á mandar la órden, que debo tener, assí en el cumplimiento de estas dichas Ordenanzas, como en las que mas Vuestra Magestad suere servido, que se guarden, y cumplan; y siempre terné cuydado de añadir, lo que mas me pareciere, que conviene, porque como por la grandeza, y diversidad de las Tierras, que cada día se descubren, y por muchos secretos, que cada día de lo descubierto conocemos, hay necesidad, que á nuevos acontecimientos baya nuevos pareceres, y consejos; y si en algunos de los que hé dicho, ó de aquí adelante dijere á Vuestra Magestad, le pareciere, que contradigo algunos de los pasados, crea Vuestra Excelencia, que nuevo caso me hace dar nuevo parecer.

Invictissimo Cesar, Dios Nuestro Señor la Imperial Persona de Vuestra Magestad guarde, y con acre-centamiento de muy mayores Reynos, y Señorsos, por muy largos tiempos en su santo servicio prospere, y conferve, con todo lo demas, que por Vuestra Alteza se des sea. De la gran Ciudad de Temixtitan de esta Nueva-España, quince días del mes de Octubre de mil quinien.

tos, y veinte, y quatro años. (1)

De Vuestra Sacra Magestad muy humilde Siervo, y Vasallo, que los Reales Pies, y Manos de Vuestra Magestad besa.

### Hernando Cortés.

IIII12

Con-

<sup>(1)</sup> El año de 1521 fue la Conquista, y á tres años de hecha, ya habla Cortés en esta Carta, como si hubieran pasado cincuenta de buen Gobierno: veneraré siempre á Cortés, y beso su firma, como de un Héroe Político, Militar, y Christiano sin exemplo por su término; de un Vasallo, que sufrió los golpes de la Fortuna con la mayor Fortaleza, y Constancia, y de un Hombre, á quien tenía Dios destinade para poner en manos de el Rey Católico otro nuevo, y mas grande Mundo.

Oncluyo mi trabajo, apropriando las palabras de el Sabio Maestro Fray Luis de Leon, escribiendo á unas Religiosas Carmelitas, tocante á la Vida de Santa Teresa: Yo no conocí, ni vi á el Héroe Hernan Cortes, pero le conozco, y veo todos los días en sus Cartas, no le traté, pero en esta Capital de México en las Calles, y Plazas, se me representa à todas horas con la Espada en la mano, unas vezes alentando á sus Soldados, otras cortando Azequias, otras pasandolas á nado, y salvando á otros: en las Iglesias, que ediscó, admiro su Piedad, y Magnificencia; en sus Relaciones veo un Estremeño el mas verídico, el mas constante, valeroso, y Religioso, que parece le había Dios destinado para sufrir todas las incommodidades de la América, como en su Glorioso Paysano San Pedro Alcántara formó la Divina Providencia un Hombre, que parecía hecho de raizes de Arboles para assombro de la Penitencia.

Gloriese la Estremadura de tener un Alumno de tan elevado mérito, que su Historia, y Conquista ha sido traducida con emulacion por todas las Naciones Europeas: gloriese mi amada Diocesis de Placencia, por tener en su comprehension á la Villa de Medellin, Esclatecida Patria de Cortés, por cuya Cuna merecia, el que altercassen siete Ciudades, como por la de Homeso: Un Estremeño sin segundo, es el que dió el ser á esta Capital de México; y yo me glorso de haber gobernado, aunque por corto tiempo, la Diocesis de Placencia, para dar muestra á aquella mi Santa Iglesia, de que aprecio á sus Naturales, y aunque tan distante, tengo siempre en mi presencia un Diocesano tan Ilustre como Cortés, un Soldado, que excedió las Reglas de el Arte Militar; un Vasallo de nuestro Rey, que vivirá eternamente en los Mármoles, en Láminas de Bronce, y satigará las Prenzas la alabanza de sus Procezas.

Labió el mismo su fortuna á suerza de golpes como el Diamante: en su Vida, ni él mismo llegó á conocer el valor de la Herencia, que dejaba á su Esclarecida Familia, mas de honor, que de riquezas, y merecía justíssimamente, que en el Convento de San Francisco el Grande de esta Ciudad, donde está su Retrato, se le erigiesse Estatua para eterna memoria.

# INDICE

## DE TODO LO CONTENIDO

en esta Obra.

| Vlage de Hernan Cortés desde la Antigua Vera-<br>Cruz á México, para la inteligencia de los | , , ,   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| V Cruz à Mèxico, para la inteligencia de los                                                |         |
| Pueblos, que expresa en sus Cartas, y le ponen en el                                        |         |
| Mapa                                                                                        | Pag. I. |
| Advertencias para la inteligencia de las Cartas de                                          | (       |
| Hernan Cortés.                                                                              | pag. 1. |
| Idolos. I'm most be not get give on the integral to who                                     | Ibid.   |
| Años Mexicanos, y Dias.                                                                     | pag. 2. |
| Artes, y Vestidos.                                                                          | pag. 3. |
| Pobladores de Nueva-España.                                                                 | pag. 4. |
| Lengua, ó Idioma Mexicano llamado Nahuatl.                                                  | pag. 5. |
| República de las quatro Señorías de Tlaxcala.                                               | pag. 7. |
| Kalendarios Mexicanos.                                                                      | pag. 8. |
| Papel, en que escribían.                                                                    | Ibid.   |
| Tributos Regios.                                                                            | pag. 9. |
| Imperio Mexicano.                                                                           | Ibid.   |
|                                                                                             | 29-4    |

Gobierno politico de Nueva-España, y Virreynato, que comprehende á el Arzobispado de México, Diocesis de Puebla, Oaxaca, Provincia de Tabasco, y Michoacan, y tambien las de Guadalaxara, y Durango, cuyo distrito pertenece á la Real Audiencia de Guadalaxara.

Carta de Relacion embiada á su Sacra Magestad de el Emperador nuestro Señor, por el Capitan General de la Nueva-España, llamado D. Fernando Cortés, en la qual hace Relacion de las Tierras, y Provincias sin cuento, que ha descubierto nuevamente en el Yucatan, del año de 19. á esta parte: y ha sometido á la Real Corona de su S. M. En especial hace relacion de una grandissima Provincia muy rica llamada Culúa; en la qual hay KKKKK

Pag. 11.

muy

muy grandes Ciudades, y de maravillos Edificios, y de grandes Tratos, y Riquezas: entre las quales hay una mas maravillosa, y rica, que todas, llamada Temixitan, que está por maravillosa arte edificada sobre una grande Laguna: de la qual Ciudad, y Provincia es Rey un grandíssimo Señor llamado Muteczuma: donde le acaecieron al Capitan, y á los Españoles espantosas cosas de oír: cuenta largamente del grandísimo Señorío del dicho Muteczuma, y de sus ritos, y ceremonias, y de como se sirve.

pag. 37.

I. Que en Nueva-España hay cosas muy notables. De la Ciudad de la Vera Cruz, y se escusa Don Fernando Cortés de no poder dar al Rey Relación por menor de todas las cosas que halló.

pag. 38.

II. De el Poderoso Señor Muteczuma: Partida de Cortés á Cempoala: Fidelidad de sus Indios, y facrificios de Niños, que se hacían en ella: Guarnicion puesta en la Veta-Cruz, y órden de fabricar la Fortaleza. Del Levantamiento intentado contra Cortés, y su castigo; y porque hizo sacar las Naves á la Costa Cortés.

pag. 39:

III. Llegada de las Naves de Francisco de Garay á la Costa, no queriendo entrar en el Puerto: Los Mensajeros, que embiaron á Cortes, y su respuesta, ofertas, que les hizo, y arte, que usó para descubrir su intencion; Vuelvense las Naves, y embía el Cacíque Pánuco un Embajador con un Regalo á Cortes.

pag. 424

IV. De la Provincia de Sienchimalen, y su Puerto dificultoso de pasar. Dan sus Indios el Bastimento necesario de órden de Muteczuma á Cortés, y pone nombre de Dios á otro Monte: y llega á la Fortaleza de Teixnacan.

pag. 45

V. Mueren de frio algunos Indios: Hallan los Caftellanos en la cumbre de un Puerto una Torre pequeña con Idolos. Del Valle de Cartenay, y buena fábrica de sus Casas. Rehusa un Cacíque dar Oro á Corrés.

Pag. 46. VI,

VI. Van otros Caciques à visitar à Cortés, y Regalos, que le hicieron. Roca fortissima en la Provincia de Telealtecal, cuyos Indios eran Enemigos de Muteczuma con quien tenían continua Guerra, y admirable Muralla fabricada por ellos. Consejo que dieron á Cortés los Cempoales: y entra con los Castellanos en la Provincia de Tescaltecal. pag. 47 VII. Batalla entre los Tlaxcaltecas, y los Castellanos. Embian los Indios Embajadores á Cortés; y su respuesta. Vuelven en gran número á batalla con los Castellanos. Salen de el Alojamiento, y combaten con ciento, y cincuenta mil Indios. pag. 50. VIII. Dan otra vez los Españoles sobre los Indios, y embian los Señores, Embajadores de Paz. Cortés hace cortar las manos á cincuenta Espías Indios, y prudencia, que usó antes que le asaltassen, desbaratandolos antes con los Caballos. IX. Deja tercera vez Cortés el Alojamiento, dando en los Indios, y le piden paz. Recelo de los Españoles, y como los alentó Cortes. pag. 54. X. Llega Xicotencatl á pedir la Paz á Cortes, y refpuesta, que le dió, y de como era, y siempre había sido libre la República de Tlaxcala, y Provincias de su contorno, y porque no usaban sus Indios Sal, ni Algodon. pag. 56. XI. Ruegan á Cortes los Señores de Tlaxcala entre en su Ciudad, y lo executa. Su Sitio, Plaza maravillosa, su Mercado, y abundancia, y como se gobernaba. De Magiscatzin, y modo de cassigar les Ladrones en ella, y en la Provincia de Guapag. 58. zincango. XII. De los Embajadores, y Regalo, que Muteczuma embió á Cortés, y del placer, que tubo de la discordia de los Mexicanos, y Tlaxcaltecas. pag. 60. XIII. Procuran los Embajadores de Muteczuma persuadir á Cortés vaya á Churultecal, y le manifiestan la Traicion los de Tlaxcala. Llegan otros Embajadores de Muteczuma á Cortes, y como los

KKKKK 2

ref-

respondio, y amenazas, que les hizo, y como vinieron à verle, llamados, los Señores de la refepag. 61. rida Provincia. XIV. Los Tlaxcaltecas procuran disuadir à Cortés el viage por Cholula, y en efecto salen con el cien mil Indios, y entra con seis mil en Cholula, y halla las señales, que le dijeron los de Tlaxcala. pag. 63. XV. Vuelvense á México algunos Embajadores de Muteczuma; y descubierta la Traicion de Churultecal, ó Cholula, son presos sus Principales, y Cortés se apodera de la Ciudad. Procuran escufarle los Prissoneros, y prometen reducir al Pueblo á sus Casas; y se describe la Ciudad. pag. 65. XVI. Quejase Cortes à los Embajadores de Muteczuma: y lo que respondieron. Repite Muteczuma sus Regalos à Cortes, con ruegos de que no entre en sus Estados. De las Provincias de Acazingo, y Izuchan: y que bebida es el Panicap? pag. 68. XVII. Dos Sierras muy altas, y frias, y humo notable, que salía de la cumbre de una. Embía Cortés à imbestigar el secreto: y lo que refirieron de la Ciudad de Chalco. pag. 70. XVIII. Vuelve à regalar Muteczuma à Cortés con quatro mil pesos de Oro, rogandole no pase á México; y su Respuesta. pag. 72. XIX. De la Tierra llamada Amaqueruca, y regalo de mil pesos, y Esclavas, que hizo el Cacique de ella à Corrès. Los de Muteczuma se preparan à ofender à los Castellanos, y son muertas sus Espías. Vienen á ver á Cortés doce Principales: lo que le dijeron; y su respuesta. De una Ciodad puesta en la Laguna, y de un Camino fabricado con mucho artificio; y de las Ciudades de Iztapalapa, y Calnaalcan. pag. 74. XX. Sitio de Iztapalapa, sus Palacios, y Jardines, y un Recreo maravilloso de ella. De la Ciudad de Temixtitan, Mexicalcingo, Niciaca, y Huchilohuchico, y como se hace allí la Sal. Llegan muchos Principales á visitar áCortes, y ceremonias, á hiciero. pag. 77.

XXI.

| *                                                     |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| XXI. Pompa, y Magestad, conque vino á ver á Cortés    |          |
| Muteczuma, y lo que hablaron.                         | pag. 79: |
| XXII. Engaño del Cacique de Almería contra el Go-     | Bug. 13. |
| bernador de la Vera-Cruz; y como la tomaron los       |          |
| Castellanos.                                          | pag. 82. |
| XXIII. Buen modo conque prendió Cortés á Muteczuma.   |          |
| XXIV. Como sueron llevados presos á México Qual-      | pag. 04. |
| popóca, y otros: y entregados á Cortés, los hizo      |          |
| quemar, y en tanto pulo Grillos á Muteczuma, que      |          |
|                                                       | náa 0-   |
| le quitó poco despues.                                | pag. 87. |
| XXV. Embía Muteczuma algunos Indios á las Provin-     |          |
| cias de Cuzula, Tamazalapa, Malinaltebeque, y Te-     |          |
| nis, acompañando á dos Españoles, y á que. Del        |          |
| Cacique de la de Coatalicamat, y muchos Rios, de      |          |
| que se saca Oro, y de la Provincia de Tuchitebeque.   | pag. 89. |
| XXVI. Fábricas, y Pesquería, que á ruego de Cortés    |          |
| mandó hacer Muteczuma en Malinaltebeque: y Def-       |          |
| cripcion de la Costa, Golfos, y Rios, que en-         |          |
| tran en el Mar, que mandó pintar. Embía Cortés á      |          |
| buscar Puerto, y se trata de el de Chalchilmeca, ó    |          |
| Santivan, que es San Juan, en la Provincia de Qua-    |          |
| calco, y de su Cacique llamado Tuchintecla, y sus     |          |
| dádivas, y ofrecimientos.                             | pag. 91. |
| XXVII. Con la Relacion de los Españoles, que sucron   | ,        |
| á buscar Puerto, embía Cortes á reconocerla para      |          |
| poblar, y gusto, que recibió Tuchintecla, de que      |          |
| poblassen en su Provincia.                            | pag. 23. |
| XXVIII. De la Provincia de Aculuacan, y Ciudad de     |          |
| Tezcuco, Acuruman, y Otumpa, y como Cacama-           |          |
| cin, Señor de ellas, se rebelo, y sue preso, y entre- |          |
| gado á Cortés, que hizo elegir en su lugar á Cucuz-   |          |
| cacin, fu Hermano.                                    | pag. 24. |
| XXIX. Haze Muteczuma juntar todos los Señores, y      |          |
| los habla sobre dar la obediencia al Rey; gran can-   |          |
| tidad de Oro, y Plata, y otras Alhajas, que dieron    |          |
| para embiar á su Magestad.                            | pag. 96, |
| XXX. Situacion de México, y de la Provincia en que    | 11       |
| está. Generos comestibles, y Mercaderías, que se      | , t.     |
| venden separadamente en las Plazas, y Calles, y       |          |
| LLLLL                                                 | euya     |
|                                                       |          |

cuydado, que hay de su medida, y Juezes de los Mercados, y Cafa en que estan. pag. 100. XXXI. De los Templos de Temixtitan, y sus Ministros, sus Trages, y Vestidos, y de los Hijos de los Principaless y como hizo Cortés poner una Imagen de Nuestra Señora, y otros Santos en el Templo, y que suspendiessen sacrificar Hombres. pag. 105. XXXII. De las Casas, y Edificios de la Ciudad; de los dos Canales, y como trahén el Agua dulce, y la venden por roda la Tierra: del modo de vivir, y obedecer de los Mexicanos, y su Policía. pag. 108. XXXIII. De la grandeza de el Dominio de Muteczuma, su Magnificencia, y Riqueza. De el Rio Potonchan, Ilamado Grijalva, y Ciudad de Cumatan. De las Casas de las Aves, y Animales, y Monstruos humanos, y Personas, que sas cuydan. pag. 109: XXXIV. Del modo de vivir de Muteczuma, y su Trage. Ceremonias, con que era servido, y órden, que se guardaba, quando salía de Palacio. pag. 113: XXXV. De como supo Cortés haber llegado á la Costa diez, y nueve Naos. Despacha Mensajeros, y escribe á Pánfilo de Narvaez, que venía contra él de órden de Diego Velazquez, al qual se le procuró impedir, que embiasse esta Armada, por el Dr. Rodrigo de Figueroa, y como. pag. 119: XXXVI. Avifan à Cortés haberse rebelado las Provincias de la Costa, y entregadose á Narvaez, especialmente Cempoala. Resuelve ir contra el; Cartas, que le dieron en el Camino, y modo que uso Narvaez de atraher à Muteczuma. De lo que pasó entre él, y Cortés para ajustarse, y azechanzas de el uno contra el otro. pag. 122. XXXVII. De como Cortés venció, y prendió á Pánfilo de Narvaez. pag. 128. XXXVIII. De como embió Cortes á buscar Bastimento á dos Capitanes con trecientos Hombres cada uno. y los mando volver á juntar configo, fabiendo el rebelion de Temixtitan, y que los Indios combatían el Alojamiento, y habían quemado los Bergantines, y Guarnicion, que dejó en la Vera-Ciuz. pag. 130.

XXXIX. De como Cortés llegó à Temixtitan, y entró en su Alojamiento, y la multitud de Indios, que le afaltó, y como fue resistida, y embestida, y apagado el fuego, que le pusieron. pag. 133. XL. Vuelven los Mexicanos á afaltar el Alojamiento: sale de el Cortes, y da muerre á muchos, y quema algunas Casas, y son heridos cincuenta Castellanos. Máquinas, conque volvieron á falir á pelear, y muerte de Muteczuma de una pedrada. pag. 135. XLI. Llaman los Indios de Paz à Cortes: lo que le dijeron, y respondió. Salen con las Máquinas los Castellanos, y combaten, y les hacen gran daño. Sale Corrès de el Alojamiento, y toma una Torre, y el Templo, y le pone fuego. pag. 136. XLII- Determinados los Indios á acabar con los Espanoles, salen estos de su Alojamiento, y queman muchas Cafas, Torres, y Azoteas, ciegan quatro Puentes, y quedan muchos heridos. pag. 132. XLIII. Toman los Castellanos otras Puentes, y salida, que hicieron de la Ciudad de México la Noche triste, muriendo muchos, y perdiendo todo el Oro, y Riquezas: y llegan, los que quedaron, á Tacuba. pag. 140. XLIV. Lo que le sucedió à Corrès, saliendo de Tacuba. Es combatido, y fortificado en un Cerro. Espa-· noles, e Indios, y entre ellos el Hijo, e Hija de Muteczuma, que murieron. Caminan ordenados los Españoles, peleando. Llegan á un buen Alojamiento, donde se fortifican. pag. 144. XLV. Profigue Cortés el Camino á Tlaxcala, peleando siempre, y aumentandose los Indios: es herido de dos pedradas, y como quedó victorioso en la pag. 146; Batalla de Otumba. XLVI. Llega Cortés al Pueblo de Gualipan en la Provincia de Tlaxcala, y es bien recibido, y visitado de los Señores de aquellas Provincias, y le ofrecen llevar à su Ciudad, donde descanse: sabe las muertes de un Criado suyo, y algunos Españoles, que llevaban el Oro, y otras cosas á México, y que los de la Vera-Cruz estaban buenos. pag. 149: LLLLL XLVII. 4:1

XLVII. Requieren los Castellanos á Cortés se vuelva á la Vera-Cruz: y aquietandolos, va contra Tepeaca: vence los Indios, y da múchos por Esclavos, y en veinte días sujeta muchas Poblaciones. Llega á la Vera-Cruz un Capitan de Francisco de Garay, derrotado, y con su Gente herida. XLVIII. Determina Don Fernando Cortés, con parepag. 152. cer de los suyos, hacer una Ciudad en Tepeaca, llamandola Segura de la Frontera, y nombra Justicia, y Regimiento, y otras cosas. XLIX. De la Provincia de Guacachula, y Guaxocingo, pag. 155. y como sus Caciques informaron à Cortes haber treinta mil Indios de Culúa, y yendo los Españoles contra ellos, prendieron á los Caciques referidos, y los volvieron à Cortes, el qual les dió libertad, y marchó á la expedicion. L. Acercandose Cortes à Guacachula, pelean sus Inpag. 156. dios con los Culúas, y dan muerte á los que estaban en la Ciudad; y como desbarató Cortés el focorro de los Mexicanos, que retirados á un Monte, fueron derrotados, y muertos, y sus Alojamientos saqueados, y quemados. LI. Piden perdon à Corrés los Indios de Ocupatuyo, pag. 1.58. que habian feguido á los de Culúa, y proponen un Hermano de su Cacique, que huyó, paraque los gobierne en su lugar, y lo que respondió Cortés. Sitio de Guacachula. LAI. De la Conquista de Yzzucan, y situacion de ella. pag. 161. Vienen á dar la obediencia á Corres los Pueblos Comarcanos, y declara por Sucesor de Yzzucan á un Nieto del Cacique. LIII. Llegan de Paz los Schores de Guaxocingo, y los pag. 162. de otra Ciudad distante diez leguas, y los de otras ocho Cindades de las Provincias de Coastoca, Zuzula, y Famazula, y sus Indios. LIV. Un Hermano de Muteczuma entra á reynar en pag. 165. México, y se previene Cortés á la Guerra. LV. Llega á la Vera-Cruz un Navío pequeño de Gapag. 166. çay, y embia Cortés á buscarle al Rio Pánuco. Pre-

venciones del Rey de México contra los Españoles, y precision de Cortés de socorrer á los Amigos.

pag. 167.

Fragmentos de un Mapa de Tributos, ó Cordillera de los Pueblos, que los pagaban, en que genero, en que cantidad, y en que tiempo, á el Emperador Muteczuma en su Gentilidad.

pag. 171.

Carra tercera de Relacion embiada por Fernando Cotés Capitan, y Justicia Mayor del Yucatan, Ilamado la Nueva-España del Mar Océano. Al muy Alto, y Potentissimo Cesar, y Invictissimo Señor Don Carlos Emperador semper Augusto, y Rey de España nuestro Señor. De las cosas sucedidas, y muy dignas de admiracion en la Conquista, y recuperacion de la muy grande, y maravillosa Ciudad de Temixtitan: y de las otras Provincias á ella sujetas, que se rebelaron. En la qual Ciudad, y dichas Provincias, el dicho Capitan, y Españoles, configuieron grandes, y señaladas Victorias dignas de perpetua memoria. Assimismo haee relacion como han descubierto el Mar del Sur: y otras muchas, y grandes Provincias mny ricas de Minas de Oro, y Perlas, y Piedras preciosas; y aun tiene noticia, que hay Especería.

pag.177.

I. Teniendo aviso Cortés de que las Ciudades de Cacatami, y Xalacingo se habían rebelado, embia á ellas un Capitan. Lo que hizo en Cholula. Halla en Tlaxcala muerto á Magiscacin, y da á su Hijo el Estado.

pag.178.

II. Estandose acabando los Bergantines, provee otras cosas Cortes. De la Conquista de Cacatami, y Xalacingo, y perdon de algunos Caciques rebeldes.

pag. 182.

III. Pasa muestra la Gente de Cortes, y lo que les dijo, infundiendoles animo. Grandes osertas, que le hicieron los Señores de Tlaxcala, y como sallá de ella, y llegó a Tezmeluca.

pag. 1834

IV. Parte Cortes de Tezmeluca, y halla gran embarazo en el camino: pelean los Indios con el, y

muere

**MMMMM** 

muertos algunos por los Españoles, se alojan en Coatepeque. pag. 185: V. Llegan à Corrès quatro Indios con una Bandera de Oro en nombre de Guanaçacin, pidiendo paz; y respuesta, que les dió Cortés. De las Tierras de Coatinchan, y Guazuta. Llega á Tesaico, y Bando, que mandó publicar, pag. 189. VI. Dejan la Ciudad los de Tezcuco con el Señor. v los de Coatinchan, Guazuta, y Autengo llegan à ofrecerse à Cortés. Prenden los de Tesaico à los Embajadores de México, y de Temixtitan, y los llevan a Cortes, y lo que dijeron; y la respuesta de Cortés, y libertad, que les dió. pag. 191. VII. Va Cortés à Iztapalapa, y resisten los Indios. que llegue. Echan sobre él la Laguna, y entra con ellos en la Ciudad, y la pone fuego, y se vuelve á Tezcuco con gran trabajo. pag. 1943 VIII. Los Embajadores de Otumba, y de otras quatro Ciudades Ilegan à pedir perdon à Cortes, y ofrecersele, Como se escularon, y sueron respondidos. pag.196. IX. Huye de la prisson Ypacsuchil, o Cucascacio, Señor de Tezcuco, y como fue muerro. Embía Corres à Gonzalo de Sandoval à la Provincia de Aculman, y porque? De la Batalla, que tubo con los Indios de Chalco, y como fueron los Principales de ella à ofrecerse à Corrès, y conque Regalo. X. Nombra Cortés à D. Fernando, Hermano de Caeamacin, por Señor de la Provincia de Acu-Suacan: y avisan los de Guaxuta, y Coatinchan de las prevenciones de los Enemigos. Rebelanse dos Pueblos, y castigados por Cortes, los perdona. XI. Como fue avisado Cortés del socorro, que había llegado á la Vera-Cruz; y de la liga, que hizo hacer à los de Chalco con los de Guaxocingo, y Guacachula, y porque? pag.203. XII. De como Gonzalo de Sandoval hizo muchos Esclavos de los Indios, que habían muerto cinco. E[-

50°, 60 ...

| Españoles, trayendo los Bergantines á México, y                                                            | - 1        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| como lo executó.                                                                                           | pag.203:   |
| XIII. Halla Cortes, saliendo de la Ciudad un Es-                                                           |            |
| quadron de Indios, y le derrota, y da muerte á                                                             |            |
| muchos: Entra pelcando en Xaltocan, y la hace                                                              |            |
| poner suego. Llega perseguido de los Indios á                                                              |            |
| Guatinchan, Tenayuca, y Azcapuzalco, y como                                                                |            |
| fue asaltado por los de Tacuba.<br>XIV. Estando Corres en Tacuba, tiene varios reen-                       | pag-209.   |
| cuentros con los Indios, y lo que les decia, y                                                             |            |
| sus respuestas: derrotalos, volviendo á Tesaico, con                                                       |            |
| muerte de muchos.                                                                                          | pag. 210   |
| XV. Embia Cortés socorro á los de Calco con San-                                                           | 13         |
| doval, y halla la victoria por ellos contra los Me-                                                        |            |
| xicanos, y muchos presos: Socorro, que llegó de                                                            |            |
| la Vera-Gruz, y aviso de que habían llegado tres                                                           |            |
| Navios al Puerto con Gente, y Caballos.                                                                    | pag-215-   |
| XVI. Embia Cortes dos Indios de los Cautivos en                                                            |            |
| Calco á Temixtitan, diciendoles se rindiessen. Vuel-                                                       |            |
| ve á socorrer á los de Calco, y le llegan Embajado-                                                        |            |
| res de Tazapan, Mascalzingo, y Nautan, á ofrecetsele.<br>XVII. Sale Cortes de Tezcuco con treinta mil hom- | pag.216.   |
| bres, y se aloja en Tamanalco. Habla, que hizo á                                                           |            |
| los Señores de Chalco: Lleganfele quarenta mil                                                             |            |
| Indios en el camino: afalta un Peñol muy áspe-                                                             |            |
| ro, en cuya cima mueren muchos Indios.                                                                     | pag.217    |
| XVIII. Asalta Cortés otro Peñol, y se rinden los In-                                                       |            |
| dios: y los que estaban en otro llegan á pedirle                                                           |            |
| perdon, y despues los de latepeques, y de lo que                                                           | ,          |
| fucedió en Xilotepeque.                                                                                    | pag. 220.  |
| XIX. Conquista de la Ciudad de Cuernabaca, y co-                                                           |            |
| mo se escusaban los Indios de haber dilatado ren-                                                          |            |
| dirse. Toma Corres lo mejor de Suchimileo, y peligro, que corrió, habíendose juntado los Indios            | ,          |
| contra cl.                                                                                                 | nag.3.1.22 |
| XX. Deliberan los Mexicanos cercar por tierra, y                                                           | pag.223.   |
| agua á Suchimilco: desbaratalos Cortés, y á otros                                                          | 1. 1. 1    |
| dos Esquadrones, y quemada, la Ciudad se vuelve                                                            |            |
| á fu Real.                                                                                                 | pag.226.   |
| MMMMM2                                                                                                     | XXI.       |

| XXI. Salen al encuentro à Cortes los de Suchimil-                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| co, y los precisa peleando á echarse en la La-                                                |
| guna. Llega á Cuyoacan, reconoce á Temixtitan,                                                |
| y se apodera de una Puente, con muerte de mu-                                                 |
| chos indios. Va á Tacuba, y derrora á los Indios,                                             |
| que le embistieron, y dos Criados suyos quedan                                                |
| cautivos. pag. 228.                                                                           |
| XXII. Embia el Gobernador de Tepeaca á Cortes                                                 |
| las Cartas de los Españoles de Chinantla, y su                                                |
| contenido. Zanja, que se hizo, para echar los Ber-                                            |
| gantines en la Laguna. Pasa muestra Cortes, y de ut                                           |
| y exortacion, que hizo á su Gente. Pide Indios á                                              |
| Tlaxcala, Guaxosingo, y Cholula, y llegan mas                                                 |
| de cincuenta mil á ayudarle. slanda pag.231.                                                  |
| XXIII. Ordenanza de la Infanteria, y Caballeria, que                                          |
| hizo Cortés: divide los Ataques de Temixtitan en-                                             |
| tre sus Capitanes por Tacuba, Cuyoacan, y Izta-                                               |
| palapa. Rompe un Capitan suyo los Encañados                                                   |
| de la Ciudad, y reencuentros con los Indios to-                                               |
| dos los días. (Ser level a level pag. 236.                                                    |
| XXIV. Embia Cortes à Sandoval contra Iztapalapa,                                              |
| y entra en los Bergantines : y Batallas, que tubo                                             |
| en ella, y la Laguna; con muerte de muchos In-<br>dios, y destruicion de sus Canoas. pag.239. |
| XXV. Toma Cortes dos Torres. Embistenle los In-                                               |
| edios á media noche. Varios reencuentros, con gran                                            |
| dano de ellos. Quemafe una Ciudad, y muchas                                                   |
| Cafas, y hieren à Sandoval en un pie. pag.243.                                                |
| XXVI. Acaba Cortés de cercar à Temixtitan, y                                                  |
| embia á Sandoval á guardar la Puente, por don-                                                |
| de entraban, y fairan los Indios. Ciudades rebela-                                            |
| das, y que ayudaban á los Mexicanos. Toman                                                    |
| muchas Calzadas, Torres, y Puentes los Españo-                                                |
| les, pelean ciuelmente en el Mercado dos veces,                                               |
| con gran riesgo, y se retiran peleando, dejando                                               |
| pegado suego á las mejores Casas. pag.246.                                                    |
| XXVII. Embia treinta mil Indios de focorro á Cor-                                             |
| tés D. Fernando, Señor de Tezcuco, y se le jun-                                               |
| tan otros veinte mil. Los de Suchimilco, y Otum-                                              |
| pa pa                                                                                         |

| pa se reducen. Da Cortes tres Bergantines à Sando-<br>val, y tres à Alvarado. Toman los Españoles algu-    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| nas Calzadas, pelean, y queman muchas Casas, y las                                                         |                      |
| de su antiguo Alojamiento.                                                                                 | pag. 2517            |
| XXVIII. Retirandose los Españoles, pelean con los                                                          |                      |
| Enemigos, que los embisten por la espalda. Sucesos                                                         |                      |
| de los Bergantines. Gana Cortés la mayor parte de                                                          |                      |
| la Ciudad con grandes riesgos; porque necesitaba                                                           |                      |
| todos los días de ganar las Calzadas, y Puentes, y                                                         |                      |
| peligros al retirarse. Los otros dos Campos pelean                                                         |                      |
| prosperamente.                                                                                             | pag. 256:            |
| XXIX. Rindense los Vecinos de la Laguna, y hacen                                                           |                      |
| muchas Casas en el Campo para alojar los Españo-                                                           |                      |
| les. Ordenase el Asalto, y quedan Victoriosos aquel                                                        |                      |
| dia, y el siguiente.                                                                                       | pag. 259:            |
| XXX. Toma Alvarado gran parte de la Ciudad: y                                                              |                      |
| precisado á retirarse, pierde quatro Españoles; y ór-                                                      |                      |
| den, que dió Cortés para afaltar la Ciudad.                                                                | pag. 262:            |
| XXXI. Entra Cortés en la Ciudad, y en que modo di-<br>vidió su Gente, y lo que la advirtió estando pelean- |                      |
| do. Rotos los Españoles, se ve Cortés en gran peli-                                                        |                      |
| gro: y como salió de él, aunque herido. Españoles,                                                         |                      |
|                                                                                                            | pag. 266.            |
| XXXII. Embía focorro Cortés á Cuernabaca, y logra                                                          | h-2. 2001            |
| Victoria. Admirable faccion, que hizo el Señor Chi-                                                        |                      |
| chimecatecle en un asalto á Temixtitan.                                                                    | pag. 1723            |
| XXXIII. Cortés socorre á Matalcingo con Sandoval:                                                          |                      |
| vence, y se dan por Súbditos los Señores, y los de                                                         |                      |
| Marinalco, y Guifcon.                                                                                      | pag. 274             |
| XXXIV. Embisten de noche los Mexicanos el Campo de                                                         |                      |
| Pedro de Albarado; y resistidos se vuelven á la Ciu-                                                       |                      |
| dad. Resuelve Corrés derribar quanto ganasse en ella.                                                      | pag. 278.            |
| XXXV. Astucia de Cortés, conque murió gran canti-                                                          |                      |
| dad de Indios. Sepultura rica, que hallaron los Es-                                                        |                      |
| pañoles.                                                                                                   | pag. 282;            |
| XXXVI. Entra Cortés al amanecer en la Ciudad, y ha-                                                        |                      |
| ze gran daño á les Mexicanos, matando, y pren-                                                             |                      |
| diendo muchos. Toma toda la Calle de Tacuba, que-                                                          | nag . 9 /.           |
| ma las Casas de Guatemotzin, y derriba otras,<br>NNNNN                                                     | pag. 2842<br>XXXVII. |
| "Intrint                                                                                                   | NEW A TYS            |

XXXVII. Entran peleando los Españoles en la Ciudad muchas vezes. Llega Pedro de Alvarado al Mercado, y conociendolo desde su Real va Cortés á él; y lo que respondían los Mexicanos, quando se les proponía Paz. pag. 287. XXXVIII. Fabrican los Españoles una Máquina. Cortés combate la Ciudad, reconociendo fingidas las respuestas, que le daban sobre Paz. Mueren mas de doce mil Mexicanos. Lo que dijeron à Cortés los Principales de la Ciudad. Del Idolo Ochilobus. pag. 2899 XXXIX. Embía Cortés un Cautivo Principal á hablar con Quatimoc de Paz, el qual le haze sacrificar, y manda pelear furiosamente. Ofrecen los Mexicanos, que vendrá Quatimoc á hablar á Cortes, y se le prepara el recibimiento; y porque no quiso venir, y lo que le respondió Cortés. pag. 292. XL. Cortés, viendo que no venía Quatimoc, embiste el resto de la Ciudad, y son muertos, y Cautivos mas de cincuenta, y cinco mil Indios, y de hambre, y sed mueren mas de otros cincuenta mil. García Holguin prende á Quatimoc, y al Rey de Tacuba. pag. 295. XLI. Oro, que se juntó en Temixtitan. Embía el Rey de Mechuacan Embajadores á ofrecerse á Cortés, y vuelven con ellos dos Españoles, y á que. pag. 300. XLII. Cortés embia quatro Españoles por dos partes, para descubrir el Mar del Sur, y vuelven con respuesta, y noticia de las particularidades de las Provincias, que anduvieron, y muestras de el Oro de las Minas, dejando tomada Posession de aquel Mar por el Rey, y levantando Cruzes en su orilla. pag. 3023 XLIII. Embía Cortés à Sandoval à las Provincias de Tatactetelco, Tuxtepeque, Guatuxco, y Aulicaba, que se habían rebelado: y socorro á su Teniente en Guaxacaque. Hace fundar á Medellin, y se rinden los de Guaxuta. pag. 304. XLIV. Reedificase Temixtitan, y se reparten Solares. El Señor de Tutepec embía presentes á Cortés con sus Principales, y á dar la obediencia. Vuelven los Españoles, que sueron a Mechuacan, con muchos Prin-

Principales Indios, y vuelven admirados de lo que les hizo yer Cortés, y muy contentos con un presente para su Rey Caculcin. pag. 30% XLV. Sabe Cortes la llegada de Christóval de Tapia á Nueva-España, para gobernarla, y respuesta, que le dio, v orden á Fr. Pedro Melgarejo, para hacer lo conveniente al Real Servicio. Tratan de rebelarse los de México, y Temixtitan, y como. pag. 308; XLVI. Pedro de Alvarado da noticia á Cortés de haber sujetado à Tututebeque, Provincia tica de Minas: y de la Traicion, que había descubierto contra el Cacique de ella, y su Hijo: y de la Posession, que había tomado de el Mar del Sur. Por la Conjuracion contra Cortés descubierta es condenado á pag. 3144 muerte Antonio de Villafaña. XLVII. Don Fernando, Señor de Tezcuco, muere, y y sucede de orden de Cortés su Hermano, que se llamó Don Carlos en el Bautismo. Embía Cortés á reconocer el Volcan cerca de Guaxocingo, y Tlaxcala, y trahen azufre. Disposiciones, que dió Cortés pag. 3 184 para conservar los Castellanos. Viage de Hernan Cortés á la Península de Californias; y noticia de todas las Expediciones, que á ella se han hecho hasta el presente año de 1769, para la mejor inteligencia de la quarta Carta de Cortés, y pag. 3222 fus delignios. Carra de Relacion, que Don Fernando Cortés, Gobernador, y Capitan General por su Magestad en la Nueva España del Mar Océano embió al Muy Alto, y Muy Potentílsimo, Invictissimo Señor Don Carlos Emperador siempre Augusto, y Rey de España nucltro Señor. pag. 329. I. Halla Sandoval rebelada á Guozaqualco, y prende una Señora, á quien todos los Caciques obedecían, de las Provincias de Tabasco, Cimatlan, Quechula, y Quizaltepec, y como Cortés embió un Capitan á folegar, y castigar su rebelion. pag. 3300 II. Embia Cortés un Capitan á reconocer a Mechuacan, y estado en que la halló, el qual pasó sin órden NNNNN2 2

à las Provincias de Huicicila, y Zacatula, donde fue derrotado con muchos Indios Amigos, y castigado -por Cortes. III. Don Pedro Alvarado va de órden de Cortes á Tututepeque, prende el Cacique, y su Hijo: de la Tierra de Segura de la Sierra, y como la hizo volver á poblar Corrès: vuelve Alvarado à Tututepeque con los prefos, y fosiega la Provincia rebelada. IV. Dan la obediencia Tequantepec, y Meztithlan, y se revuelven con la venida de Christóval de Tapia: embia Cortés un Capitan á pacificarla, y lo consigue: rebelase otra vez Tequantepec, y la vuelve â conquistar Cortés, y la castign. pag. 336. V. Piden socorro à Cortes algunos Pueblos de Pánu-. co, y va Cortés á darselo, con noticia de que estaban juntos en Cuba el Almirante Don Diego Colon, Diego Velazquez, y Francisco Garay, tratando contra el: Derrota los Indios, y se fortifican entre unas Lagunas; y no pudiendolos teducir por bien, pasa un Rio, y vuelve á derrotarlos; y asaltados, donde creian estar seguros, vienen de Paz, y queda sosegado el Pais. pag. 340. VI. Funda Cortés à Santiestevan del Puerto, con Relacion de la Tierra, y reparte los Pueblos: pierdese un Navio cargado de Bastimento, y se salvan tres Personas en una Isla. Gasto, que hizo Cortés en esta Conquista, y Cadáveres, que halló, de los Castellanos de Garay. pag. 345. VII. Embía Cortes contra Impilcingo un Capitan, y con que instruccion, y porque no la pacificó. Batalla con los Indios de Coliman, y su Victoria, la deja quieta, y otras Provincias Comarcanas; Isla rica de Oro, y Perlas habitada de Mugeres solas. pag. 347. VIII. Llegan à Cortés Embajadores de Utlatlan, y Guatemala, con dos Castellanos á dar la obediencia; y sabiendo que quieren quitarla, y la de Chiapa, prepara Gente para sosegarla, y Armada para poblar el Cabo de las Hibueras. Es avisado de la venida de Francisco Garay, y que se intitulaba Gobernador. pag. 350. IX.

| IX. Requiere el Teniente de Santistevan à Juan de<br>Grijalva, General de la Armada de Garay, tome<br>Puerto; y le enseña las Provisiones Reales, que lle-                                                                                                       |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| vaba, y lo que respondió, y sucedió hasta darle<br>libertad.<br>X. Cartas del Alcalde Mayor á Francisco Garay,<br>á quien va á enseñar las Reales Provisiones de                                                                                                 | pag-354: |
| Cortés; y vistas, ofrece cumplirlas: escribele Cortés, y como se ajustaron.  XI. Los desórdenes de la Gente de Garay, dividiendose de la de Cortés, hacen rebelar los In-                                                                                        | pag.3573 |
| dios, y dar muerte á muchos Caballeros, y mue-<br>re de pesar Garay.<br>XII. Tiene Cortés Cartas del Alcalde Mayor de Pá-<br>nuco de la Rebellon, embía Gente con un Capi-                                                                                       | pag.3622 |
| tan, el qual vence á los Rebeldes, y quema mu-<br>chos Caciques, conque queda pacífica la Tierra.<br>XIII. Compra Cortés cinco Navios, y un Bergan-<br>tin, y con la Armada, que tenía dispuesta, y qua-<br>trocientos Soldados, embía á las Hibueras con Chris- | pag-364. |
| tóval de Olíd, y á Cuba por Bastimentos, y con que instrucciones.  XIV. Gastos que Cortés hizo en la Guerra, y estado de la Conquista de las Provincias de los Cazapotecos, y Mixes, y de los socorros, que embió con-                                           | pag.367; |
| tra ellos.<br>XV. La causa de no haber arribado los Navios, que                                                                                                                                                                                                  | pag.370. |
| fe estaban fabricando en la Mar del Sur.<br>XVI. Poblacion de Temixtitan, y sus Artes, Comercios, y Mercaderías, y de una Fortaleza, que se                                                                                                                      | pag-373- |
| hizo en la referida Ciudad.<br>XVII. Que modo tubo Cortés de tener Artillería,                                                                                                                                                                                   | pag.374. |
| y Piezas que labró, y Minas de Cobre, Hierro,<br>y Salitre, que se hallaron.<br>XVIII. Puebla Cortés un Sitio muy á propósito á<br>dos leguas de San Juan de Ulúa, creyendo sería                                                                                | pag.378. |
| en adelante la mejor Ciudad de Nueva-España.<br>XIX. Dispone Cortés Carabelas, Bergantines, y otros<br>Bageles, para descubrir Estrechos en el Mar del                                                                                                           | pag.381. |
| 00000                                                                                                                                                                                                                                                            | Sur      |

Sur, y de el Norte, y de la utilidad, que se se guía á la Corona Real hallandolos.

XX. Pide Cortés se le paguen 504, pesos de oro, que había gastado en pacificar las Provincias rebeladas, demas de 604, de la Hacienda Real.

XXI. Embía Cortés al Rey cosas mas preciosas, que las que robaron, y entre ellas una Culebrina, y 60µ. pesos: mal modo de portarse Diego Velazquez.

XXII. Pide Cortés se le embien Religiosos de buena vida, y exemplo para la conversion de los Indios, y modo conque podían mantenerse, y sabricar Conventos, y de los Arrendamientos de los Diezmos.

XXIII. Se prohibe se saquen Caballos, y otras cosas para multiplicar: Providencias de Cortés, para que se conserve la Poblacion de la Tierra perpétuamente.

p2g.395.

pag. 389.

pag. 382.

pag.385.

pag.386.



## Erratas.

PAg. II. lin. ultim. Tesuitlan, lec Tesutlan. P. III. not. 1: lin. c. Caltlami. l. Caltanmi. P. IX. lin. 19. muchos, . l. muchas. P. X. lin. 20. Eoatepetl. I. Coatepetl. P. XIV. lin. 3. retinido. 1. reunido. P. XV. lin. 17. festivividad. 1. festividad. P. 23. lin. 11. de 1641. l. de 1642. aunque otros dicen, que en el antecedeute de 1641. P.40.lin. 24. fiempre.l. siempre. P.60. l.1. (2) l. (1) P. 69. lin. 24. que. l. que. P. 81. lin. 8. noturaleza. l. naturaleza. P. 100. lin. 16. Carniel. l. Garniel. P. 101. n. 3. Iztapa. l. Iztapalapa.P. 106. n. 1. Para Oc. l. nombre Oc. ibidem. n. 2. nombre &c. 1. Para &c. P. 143. lin. 12. Epcepto. 1. Excepto. P. 147. lin. 24. gnanta. l. guanta. P. 160. lin. 10. qual. l. qual. P. 165. n. 2. de Michoacan. l. de Oaxaca. Ibid. n. 3. de Sinaloa. 1. de Oaxaca. P. 183. lin. 37. sou. 1. son. P. 192. n. I. se iama Tenango Tepopula. l. se llama Chimalhuacan Atenco. P. 194. n. 3. Iztalapa. 1. Iztapalapa. P. 207. lin. 5. hnyda. 1. huyda. P. 223. lin. 32. fino. 1. fino. P. 229. lin. 25. una.l.una. P. 250. l. 6. pnnto. l. punto. P. 255. n. I. lin. 3. Arcotris. 1. Arco iris. P. 263. lin. 34. cn. l. en. Ibid. lin. 35. Inpe. 1. Supe. P. 287. n. 2. lin. I. todas sus. 1. muchas. P. 299. n. I. dio su Puñal. 1. señalo el Puñal de Cortés. P. 314. n. 1. Goatemala. 1. Oaxaca. P. 347. n. 1. de Oaxaca. l. de la Puebla. P. 395. n. 1. lin. 19. setide. 1. fetido. P. 400. lin. 30. prenzas. 1. Prensas. NOT A.

EN el Gobierno Político Pag. 33. num. XLII hablando del Exmo. Sr. Marques de las Amarillas se dice, que está su Cuerpo en el Santuario de Nuestra Señora de la Piedad, adonde sue trasladado desde el Convento de Santo Domingo de esta Ciudad; y no esasí, porque el Cuerpo de dicho Exmo. Sr. permanece enterrado en el dicho Convento de Santo Domingo; y el que está enterrado en el Santuario de Nuestra Señora de la Piedad, es el del Exmo. Sr. Marques de Gracia Real, Duque de la Conquista; á cuyo Santuario sue trasladado, desde el Convento de Santo Domingo de esta Corte, en donde sue depositado.











93-8

THE GETTY CENTER

